

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

## Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com





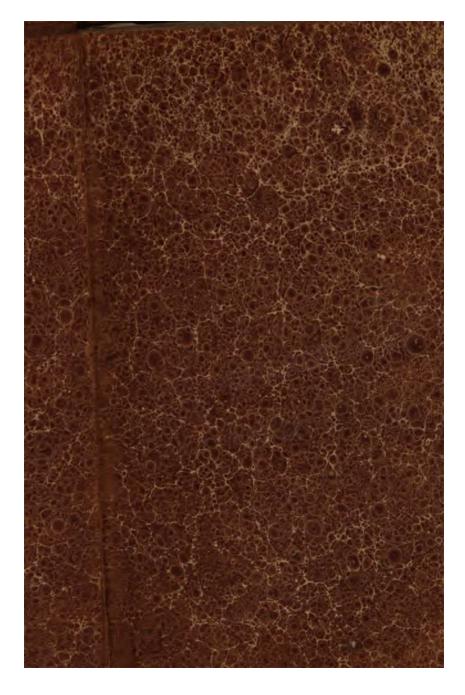



# Ernesto Mounizaga

219-238

# INSTITUCIONES

# DE DERECHO CANONICO.



PARIS. IMPRENTA DE GERDÈS, CALLE S.-GERMAN, 14.

# **INSTITUCIONES**

# DE DERECHO CANONICO

## **AMBRICANO**

. ESCRITAS

Por el Rev. Sr. D. JUSTO DQNOSO,

OBISPO RLECTO DE ANCUD, Y MIEMBRO DE LA FAGULTAD DE TEOLOGIA Y CIENCIAS SAGRADAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE;

PARA EL USO DE LOS COLEJIOS EN LAS REPUBLICAS AMERICANAS.

TOMO PRIMERO.

PARIS
LIBRERIA DE ROSA, BOURET Y Cia.

1852

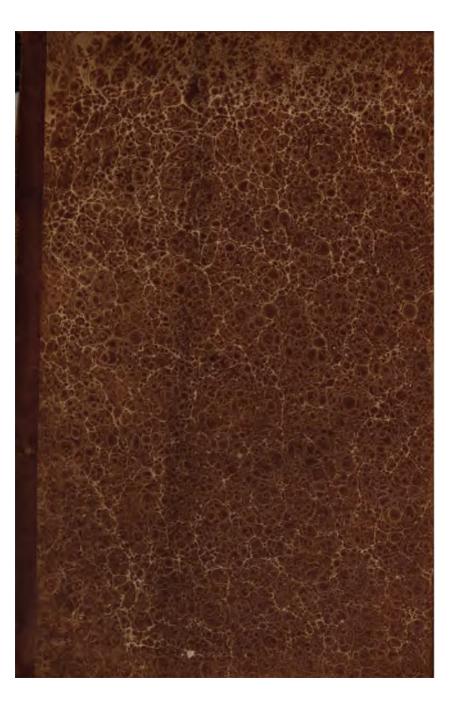

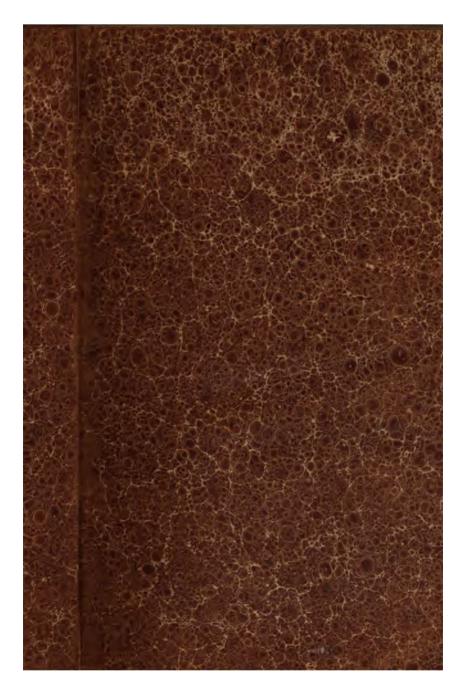



# Ernesto Munizaga

219-258

# INSTITUCIONES

# DE DERECHO CANONICO.



PARIS. IMPRENTA DE GERDÈS, CALLE S.-GERMAN, 14.

# INSTITUCIONES

# DE DERECHO CANONICO

## **AMERICANO**

. ESCRITAS

# Por el Rev. Sr. D. JUSTO DONOSO,

OBISPO REECTO DE ANCUD, Y MIEMBRO DE LA FACULTAD DE TROLOJIA Y CIENCIAS SAGRADAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE;

PARA EL USO DE LOS COLEJIOS EN LAS REPUBLICAS AMERICANAS.

TOMO PRIMERO.

PARIS
LIBRERIA DE ROSA, BOURET Y Cia.

1852

del derecho canónico, sea por alguna de las obras clásicas que abundan en la materia, ó por alguna de las instituciones que suelen servir de testo en los seminarios ú otros establecimientos de educacion, se interna en un caos de obscuridad y confusion, donde ningun objeto puede ver con claridad. Estudia en esos escritos las teorías y doctrinas generales, fundadas en claros testos del derecho canónico, y al ver practicado en América todo lo contrario, se persuade : ó que no entiende lo que lee, apesar de la claridad con que lo halla espresado, ó que entre nosotros se infrijen todas las reglas, y adolecen por tanto de nulidad muchos actos jurisdiccionales. Lee, por ejemplo, en el Tratado de las personas, la extension y límites de la jurisdiccion de los obispos en el fuero interno y externo, y observándola tanto mas ámplia, que en uno y otro fuero ejercen nuestros obispos, parécele que estos se usurpan la jurisdiccion propia del Sumo Pontifice; y ve mil nulidades en las dispensas y otros actos. En la organizacion de los cabildos eclesiásticos, encuentra nombres, dignidades y atribuciones desconocidas en América. Tropieza con largos títulos ó párrafos sobre todo lo concerniente á los prelados inferiores ó abades mitrados con uso de pontifical; sobre iglesias colegiatas y las prerogativas y atribuciones de sus prepósitos y cabildos, y sobre otras instituciones que no existen en América. Viniendo á los párrocos, lee que su jurisdiccion se limita y encierra en lo que es propio del fuero interno, mientras ve á los nuestros ejerciendo en el fuero externo actos de jurisdiccion voluntaria y contenciosa.

Iguales escollos encuentra, sin saber cómo salir del paso, en el Tratado de las cosas. Lee, por ejemplo, los títulos relativos á las inmunidades real, local y personal; y encuentra en práctica modificaciones y restricciones que le es imposible conciliar con las doctrinas canónicas. Le enseñan estas, v. g., que gozan del derecho de asilo todas las iglesias, capillas, oratorios, monasterios de regulares, el palacio del Obispo y hasta la habitacion del párroco; y sabe que en América solo poseen ese derecho una ó á lo mas dos iglesias en cada pueblo ó ciudad. Lee con respecto á beneficios, á mas de otros muchos pormenores que no puede conciliar con nuestras prácticas, las numerosas reservas que no tienen lugar en América, donde á excepcion de los obispados y arzobispados, todos los demas beneficios son conferidos por los obispos, á presentacion de los respectivos patronos.

En el libro de los Juicios, que ocupa una tercera parte en los escritos de instituciones canónicas, sobre encontrarse con multitud de doctrinas apoyadas exclusivamente en disposiciones del derecho romano, que no está en vigor ni puede citarse en América, perdería el tiempo que empleara en estudiar largas teorías relativas á la forma ó procedimiento judicial, el cuál se ha uniformado entre nosotros, con pocas excepciones, al que observan los juzgados seglares. Con respecto á la apelacion, leerá que de la sentencia del metropolitano no se puede apelar sino al superior inmediato, v. g., al legado ó nuncio, ó bien directamente al Sumo Pontífice; que en todo caso debe admitirse la apelacion á este, aunque se interponga omisso medio; y, en fin, que en una misma cuestion ó artículo, puede apelar dos veces cada parte; de manera, que solo habiendo tres sentencias conformes no se admite ulterior apelacion. Y sin embargo en América, con arreglo á la práctica y privilejio pontificio, todas las causas eclesiásticas se terminan definitivamente sin salir de ella; de la sentencia del metropolitano no se apela á otro superior, sino al obispo mas inmediato; y dos sentencias conformes hacen cosa juzgada, sin que se permita ulterior apelacion.

Las observaciones y ejemplos aducidos, muestran la necesidad que se hace sentir en América, de un Curso de Derecho Canónico Americano, que contenga en sus respectivos lugares, las modificaciones introducidas en el derecho comun, por las costumbres y prácticas recibidas en la Iglesia americana, por privilejios especiales de la silla apostólica, por concordatos celebrados con esta, por constituciones ó estatutos de los concilios americanos, y hasta por leyes emanadas de la soberanía temporal, si al menos han sido recibidas v cumpfidas en la Iglesia americana. Mientras esta necesidad no sea satisfecha, y se continúe, como hasta ahora, estudiando el derecho canónico, por compendios ó instituciones, que solo expresan las disposiciones del derecho comun, escaso provecho se puede esperar de semejante estudio; pues que no se estudiará el verdadero derechó canónico, tal cual se practica y está vigente en América. Antes, un tal estudio solo puede servir para extraviar al jóven canonista, que pretenderá hacer valer, respecto de nosotros, reglas y doctrinas, que se hallan en abierta oposicion con los privilejios, costumbres y derecho especial de la Iglesia americana. Y esta es la razon por que en Europa generalmente se estudia el derecho canónico por alguna de las obras en que las disposiciones del derecho comun, aparecen ilustradas con las prescripciones del derecho especial en cada nacion.

Hé aquí, pues, descubierto el objeto que he tenido en vista, y los motivos que me han impulsado á la redaccion de estas *Instituciones de Derecho Canónico Americano*. Por lo demas, muy lejos estoy de creer, que este imperfecto trabajo satisfaga cumplidamente la necesidad á que he aludido. Ni mis aptitudes alcanzan al cabal desempeño de tamaña empresa, ni he podido contar con todos los elementos y medios que deseara,

apesar de la bondad con que el Supremo Gobierno se sirvió franquearme la rica Biblioteca Nacional y la de los Tribunales, sin cuyo auxilio en ningun sentido hubiera podido realizar mi trabajo. Creo, sin embargo, haber hecho cuanto de mí pendía: y en el discurso de la obra se verá la multitud de constituciones y estatutos eclesiásticos, leyes de nuestros códigos, escritores americanos y demas documentos, que he consultado.

Entre los autores que he tenido á la vista, debo hacer especial mencion, de los comentarios sobre las decretales, por el padre Pedro Murillo, publicados con el título de : Cursus Juris Canonici Hispanici et Indici: única obra de derecho canónico, en que se hava aludido à ciertas importantes disposiciones legislativas v á otros privilejios v prácticas vigentes en los domínios denominados de Indias. Empero, la antigüedad de esta obra, publicada antes de mediar el siglo pasado, hace que carezca de numerosas modificaciones, introducidas con posterioridad, tanto en el derecho canónico comun, cuanto en el especial respectivo á nosotros. Echanse tambien menos, en dicha obra, las sabias provisiones de nuestros concilios provinciales, que constituyen la parte principal del derecho municipal americano, y que tanto han contribuido al establecimiento v arreglo de la disciplina hov vigente.

Réstame dar una breve explicacion relativa á las materias y método de este escrito.

Como en toda ciencia es altamente importante indagar sus primeros elementos y principios, rastrear su verdadero orígen, conocer á fondo las fuentes ó lugares donde toma sus reglas y preceptos, no me he contentado con los breves preliminares ó prologómenos, que suelen preceder á las instituciones y otras obras de derecho canónico: me he extendido en esta parte algo mas, en obseguio del jóven canonista. Empezando por el conocimiento de la sociedad eclesiástica y las mas generales nociones, definiciones y clasificaciones del derecho canónico, doy en seguida una sucinta noticia de cada una de las partes de que consta el derecho antiguo, nuevo y novisimo, con la conveniente apreciacion de cada una de ellas relativamente á la ciencia canónica: me hago cargo de las otras fuentes ó lugares: v concluvo con las reglas de interpretacion, la explicacion de varios principios generales y la de las voces y frases técnicas, citaciones y abreviaturas, para la inteligencia de los códigos y escritos de los antiguos canonistas. Tal es la materia del primer libro, que llamo isagójico, porque trata de los elementos y principios de la ciencia canónica. En los tres restantes, observo el órden adoptado por las institutas; de manera que el primero trata de las personas; el segundo, de las cosas; v el tercero, de los juicios, delitos v penas. A este último se agrega, por via de apéndice, una copiosa coleccion de formularios para el uso de las curias y secretarías episcopales en América.

He cuidado de compilar en cada libro la mayor copia posible de doctrinas, exponiéndolas con la concision que demanda un compendio; pero sin omitir, de ordinario, la principal autoridad ó razon en que estriban; y prescindiendo constantemente de lo menos útil ó especulativo, para ocuparme exclusivamente de lo práctico. En ciertas cuestiones importantes, que dividen á los canonistas, me he contentado con exponer las diversas opiniones y sus principales patronos, para poner al lector en estado de examinar y juzgar por sí mismo.

A pesar de mi deseo de ceñirme á los mas estrechos límites, he debido ceder á la exigencia del objeto que me he propuesto; y la obra saldrá á luz en dos tomos en dozavo, conteniendo cada uno dos libros.

No se extrañe, en fin, que haya preferido el idioma vulgar al latino, siguiendo el uso bastantemente autorizado, en el dia, aun respecto de escritos de esta clase; porque aun suponiendo el conocimiento del latin en los estudiantes y otros lectores, no se puede negar que las ideas se presentan al entendimiento con mayor nitidez y claridad en la lengua patria, que en otra cualquiera por bien que se posea.

. • 

## LIBRO ISAGOJICO.

#### CAPITULO PRIMERO.

#### SOCIEDAD ECLESIASTICA.

- Art. 1. Definicion de la Iglesia. 2. Su visibilidad. 3. Caracteres ó notas de la verdadera Iglesia. 4. Si esas notas son aplicables á la Iglesia protestante. 5. La Iglesia es sociedad perfecta independiente de la autoridad temporal. 6. Armonia que debe existir entre la Iglesia y el poder temporal. 7. Forma del gobierno eclesiástico.
- 1. La sociedad eclesiástica consta de todos los que profesan la religion de Jesucristo. El epíteto eclesiástica nace de la voz iglesia, que tomada del griego, significa, convocacion, congregacion. La Iglesia cristiana se define con exactitud: societas hominum ejusdem fidei professione et eorumdem sacramentorum communione colligata sub regimine legitimorum pastorum, ac præcipue unius Christi in terris vicario romani Pontificis. Con esta definicion, fácil es distinguir la verdadera Iglesia de Jesucristo, de las sectas de los protestantes y demas herejes, que ni profesan la misma fé, ni admiten los mismos sacramentos, ni obedecen á los propios pastores, y especialmente al primero de todos el romano Pontífice.

2. — Los disidentes para disfrazar su desercion del gremio de la Iglesia, evitar la nota de novadores, v evadir sobre todo el justo anatema de su condenación. apelaron al extraño absurdo de sostener que la Iglesia es invisible y conocida solo por Dios. La Iglesia, dijeron los Wiclefistas, est societas predestinatorum: v los Protestantes la llamaron, societas justorum, resultando por consiguiente, ser aquella una sociedad invisible, pues que solo Dios puede conocer quienes son predestinados, y quienes verdaderamente justos. Asi quedaba eludida la autoridad de la Iglesia; porque no siendo conocido el predestinado, y dependiendo el derecho de mandar de la cualidad del que manda, resulta ser problemático el poder, y las leves quedan sin vigor ni fuerza obligatoria. Basta, empero, para confutar estos errores, observar lijeramente los pasajes evangélicos, en que abiertamente se compara la Iglesia, ora á un campo donde se advierte mezclado el trigo con la zizaña, ora á un redil, donde se ven los corderos con los cabritos; ora á la era, que con el buen grano encierra la paja; ora á la red, que con los buenos peces recoje los malos; y en fin á la casa, que con las vírijnes prudentes cobija á las necias : lenguaje alegórico, que nos demuestra hallarse en la Iglesia, mezclados los buenos con los malos, los predestinados con los prescitos.

Por otra parte, preciso es convenir, que la Iglesia cristiana es esencialmente visible, puesto que su fundador le enseñó una doctrina que se ha de profesar exteriormente, le dió unos mismos símbolos ó sacramentos sensibles, un sacerdocio y unos ministros externos y visibles; que la prescribió obediencia á los pastores, y ordenó á estos cuidasen de la grey puesta á su cuidado; que impuso á todos los hombres el deber de incorporarse en ella, bajo la conminacion de eternos castigos, y ordenó, en fin, fuesen expulsados de su

seno todos los desobedientes que resistiesen someterse á su autoridad.

- 3. Tratando de la Iglesia cristiana, es esencial hablar de las notas ó caracteres que la distinguen de las sociedades disidentes. Estos caracteres son cuatro, segun se deduce de la doctrina evanjélica, de la constante tradicion, v de la terminante decision del concilio general Constantinopolitano: la unidad, la santidad, la catolicidad, y la apostolicidad. Los cuatro son propios y exclusivos de la Iglesia católica Romana. Ella, en primer lugar, es una, por razon de su fé; pues no profesa ni enseña sino la que recibió de los apóstoles, por medio de la Escritura y la tradicion divina : es una, por razon de los sacramentos, pues no admite mas ni menos de los siete que instituyó Jesucrito, y la fueron trasmitidos de aure in aurem por el órgano de una constante tradicion : es en fin, una por sus pastores que, investidos por su institucion y consagracion de la mision divina, y de la autoridad necesaria para el gobierno de la grey, viven en comunion con la Iglesia romana, de la que jamas fué lícito separarse. Lo segundo, es santa, por la santidad de su cabeza, por la doctrina que enseña, por la pureza de su culto, por su moral y disciplina, por los milagros que solo en su seno se obrah, por la eminente santidad, en fin, de muchos de sus miembros. Lo tercero, es católica ó universal, no solo por hallarse difundida en todo el mundo, pero tambien por la invariabilidad de su fe, v por la perpétua duracion que las promesas divinas le aseguran hasta el fin de los siglos (1). Lo cuarto es
- (1) S. Pablo llama à la iglesia columna y firmamento de la verdad, y Jesucristo la prometió perpétua duracion hasta el fin de los siglos. Luminosos son aquellos textos evangélicos: tu es Petrus et super hanc petram ædificabo ecclesiam meam et portæ inferi non prævalebunt adversus eam (Math. 16, v. 18); y al capítulo 18 del mismo Evangelista: Euntes ergo docete... ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi.

- apostótica, porque conserva intacto el desagrado depósito de la doctrina que le transmitieron los apóstoles sus fundadores, y ademas por la sucesion no interrumpida de sus pastores hasta los apóstoles : circunstancia que brilla especialmente en su supremo pastor el romano Pontífice, legítimo sucesor de S. Pedro (1).
- 4. Muy lejos están los protestantes de poderse arrogar los caracteres de que se ha hablado. Carecen, 1º de la unidad : porque divididos en innumerables sectas, abrazan contrarias profesiones de fé; ni estas profesiones fueron jamas invariables, puesto que las modificaron y alteraron con frecuencia (2). Ni menos conservan la unidad de régimen, pues que cada secta tiene el suvo especial : los calvinistas no admiten el episcopado ni el sacerdocio en propiedad; los luteranos reconocen uno y otro; los anglicanos constituyen al rev ó reina cabeza suprema de la Iglesia, v le atribuyen la plenitud de la potestad eclesiástica. Carecen, 2º de la santidad; porque, prescindiendo de las costumbres depravadas de los principales autores de la reforma, tales como Lutero, Carlostadio, Zuinglio, Calvino, Teodoro Beza, Melancthon, Ecolampadio, etc.; casi todos sacerdotes ó monjes sacrilegos, que violaron su estado contravendo escandalosos matrimonios: hombres fanáticos, orgullosos, inmorales, profundamente corrompidos, como se deduce hasta de los mis-
- (1) Tanta fuerza hacia á S. Agustin esta no interrumpida sucesion de los pastores, que aducia esta entre las principales razones que le obligaban á permanecer en la Iglesia. « Tene me, decia, ab ipsa sede Petri Apostoli cui pascendas oves suas post resurrectionem Dominus commendavit usque ad prosentem episcopatum successio sacerdotum »
- (2) La prolija historia de las profesiones de sé en las sectas protestantes y sus constantes variaciones, hállase consignada en la excelente obra del flustre Bosnet, titulada: Variaciones de las Iglesias protestantes.

mos testimonios con que esos corifeos mútuamente se honraron: la moral que enseñaron tan lejos de conducir á la santidad, abre ancha puerta á todos los excesos. á todos los vicios. Ellos negaron la necesidad de las huenas obras para alcanzar la salvacion; afirmaron que la justificacion, una vez adquirida, es inamisible, v por consiguiente compatible con los mas horrendos crimenes; enseñaron, que las leves civiles ni eclesiásticas. no obligan en conciencia; negaron el libre albedrío para obrar el bien; y hasta llegó á afirmar Calvino, que el hombre es forzado por Dios á pecar. Carecen, 3º de la catolicidad: ora se considere esta por razon de los tiempos; ora con concepto á los lugares. En cuanto á la primera, es manifiesto que Lutero, Calvino, v los otros autores de la reforma, no existieron antes del principio del siglo diez y seis; que fué la época, en que insurreccionándose contra la Iglesia, despues de sacudir todo yugo de autoridad, principiaron á propagar sus dogmas; y fundaron, á su placer, nuevas sociedades, sujetas á caprichosas y arbitrarias reglas, ó mas bien sin regla alguna fija. En cuanto á la segunda. no solo considerando las sectas divididas como se hallan unas de otras; pero ni aun tomadas colectivamente, pueden jamas jactarse de obtener la difusion que se nota en el catolicismo. Finalmente no les conviene la apostolicidad: ni en razon de la doctrina, que lejos de poderse llamar apostólica, trae su orijen de errores va condenados en los antiguos herejes y cismáticos, y en parte ha sido forjada, por ellos mismos, en abierta oposicion con la constante enseñanza de la Iglesia católica, desde los tiempos apostólicos, ni mucho menos en razon de la sucesion apostólica en el ministerio, porque Lutero ni los otros principales autores de la reforma, fueron obispos; y por consiguiente, carecieron de la mision ordinaria para gobernar la Iglesia. Tampoco pueden atribuirse una mision extraordinaria,

cual es la que se apoya en las profecías y milagros: ningun profeta preconizó la reforma: ningun milagro aprobó su doctrina, como celestial, sino es que se quiera hacer mérito de ciertos milagros, tales como el que refiere Belarmino de Calvino; el cual habiendo seducido á una muger, logró persuadirla finjiese la muerte de su marido, y acudiese á pedirle con lágrimas le restituyese á la vida; pero la muerte finjida resultó verdadera, y el santo varon quedó burlado, escapándose con

precipitacion á la vista de los espectadores.

5. - Réstanos considerar á la Iglesia cristiana. como una verdadera sociedad, independiente de la autoridad civil, en sus atribuciones exclusivas. Es 1º una sociedad verdadera; compuesta de los fieles y sus pastores. con su régimen, gerarquía, leyes y disciplina que le son propias. Sociedad perfecta, cual puede serlo cualquiera otra; pero con la ventaja que su origen es manifiestamente divino; como lo es igualmente su constitucion fundamental. Yerran torpemente los protestantes, cuando, con el designio de subyugar la Iglesia al Estado, le niegan los atributos de verdadera sociedad, pretendiendo que su forma es mas bien la de una corporacion particular, ó de un colegio establecido dentro del estado, y sometido á él. Sabido es que un colegio se funda dentro de los límites de un estado; mas la Iglesia no conoce límites en su institucion; el colegio puede ser disuelto á voluntad del príncipe ó magistrado supremo, no asi la Iglesia: el colegio se funda con el consentimiento de aquel; no así la Iglésia, que fué establecida á despecho de los emperadores romanos.

Lo segundo, que esta sociedad sea esencialmente independiente de la civil, en sus dogmas, en su régimen, en su disciplina, dedúcese claramente de las palabras de su divino fundador. Intima á sus discípulos el deber de propagar la nueva sociedad por todo el mundo; y al cometerles la divina mision, tan lejos de

mencionar el poder de los Césares, habla expresamente de la plenitud de potestad que le ha sido dada sobre el cielo v la tierra; en virtud de la cual los envia á instruir y enseñar á todas las gentes, á ministrar á los convertidos el sacramento de la regeneracion, y prescribirles la observancia de las reglas y disciplina que les habia dictado: Data est mihi omnis potestas in cœlo et in terra: euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes servare omnia quæcumque mandavi vobis (1). Les dió ademas la potestad de atar y desatar (2); la de juzgar y dar leves en su nombre á la sociedad cristiana, en aquellas palabras : El que á vosotros ove me ove á mi, el que á vosotros desprecia me desprecia á mí (3); y añadió, en fin, que el que no obedeciese à la Iglesia fuese reputado por gentily publicano (4). Tal es la constitucion divina de la Iglesia: tal el poder dado por Jesucristo á sus apóstoles; poder que ellos y sus sucesores ejercieron durante la época de las persecuciones con entera independencia de la autoridad civil; poder, en fin, expresamente reconocido y acatado despues de la paz de la iglesia, por Constantino y sus sucesores, como esencialmente inherente á la sociedad eclesiástica.

No debemos disimularnos una objecion especiosa. Admitida, se dice, la independencia de la Iglesia, débese tambien admitir el absurdo de reconocer un reino ó estado dentro de otro, statum in statu. Este absurdo sin duda resultaría, si pretendieramos sostener la existencia, en una misma sociedad, de los poderes supremos en el mismo órden, ó sea en la misma línea. Sucede, empero, todo lo contrario: sostenemos la existencia de dos poderes, supremos ambos; pero en muy

<sup>(1)</sup> Math., cap. 18, v. 28 y 19.—(2) Math., cap. 16.—(3) Math., 18, v. 18.—(4) Math., 18.

diferente línea, asi como es muy diferente el fin del uno y del otro: el civil tiene por objeto las cosas de la tierra; el eclesiástico las cosas del cielo, y se ocupa todo en dirijir y encaminar el hombre hácia el cielo: el fin del uno es la felicidad terrena; el del otro la eterna. Asi distinguidos los dos poderes, ningun inconveniente resulta de reconocer la soberanía de cada uno de ellos en su linea respectiva, y la consiguiente independencia de la Iglesia, del poder civil.

6. - Al propio tiempo que confesamos la independencia de los dos poderes en la sociedad, reconocemos con satisfaccion, la necesidad de que ambos se mantengan á la manera del alma con el cuerpo, intimamente unidos v en estrecha relacion entre sí. No llevamos tan adelante esa reciproca independencia, que no admitamos como indispensable, cierta indirecta dependencia, del uno respecto del otro. El poder espiritual depende indirectamente del temporal, para la libre ejecucion de sus cánones, para mejor promover en los pueblos el servicio divino, para dilatar, como se expresa S. Gregorio (1), la senda del paraiso, para dar, como dice Bosuet (2), un giro mas libre al evangelio, una fuerza mas poderosa á sus cánones, un apoyo mas sensible á su disciplina; y viceversa el temporal del espiritual, para dar á sus leyes, una sancion mucho mas poderosa y eficaz. Debemos, por consiguiente, rechazar el indiscreto voto, que en nuestro siglo no dudan emitir ciertos hombres temerarios, que animados de un falso zelo, querrian romper los vínculos que, al presente, unen la Iglesia con el estado, sosteniendo que deben rescindirse los pactos y concordatos que ligan á la Iglesia; que no se debe admitir ninguna proteccion del poder civil, etc., para que asi sea mas libre la

<sup>(1)</sup> S. Gregorio lib. 11, epist. 62. — (2) Discurso sobre la unidad de la Iglesia.

Iglesia, en la observancia de sus leyes, y la conservacion de su disciplina. No pensó de ese modo la Iglesia en ningun tiempo: no pensaron asi los sumos pontifices y concilios generales: al contrario rechazaron constantemente, como peligrosa, semejante doctrina (1).

- 7. Digamos finalmente alguna cosa sobre la importante cuestion, relativa á la forma del gobierno eclesiástico. Los protestantes seguidos en este punto de Febronio, Richerio, los jansenistas, y el sínodo de Pistoya, enseñaron que el gobierno de la Iglesia, es
- (1) Sabido es que instalado en Francia el gobierno de la restauracion en 1830, la religion católica que antes era reconocida como la religion del estado fué declarada, solamente la religion de la mayoria de los ciudadanos. Con esta ocasion ciertos escritores imprudentes propalaron que habia sido roto el Concordato, y predicaron la necesidad de una completa separacion entre el estado y la Iglesia. para que esta fuese mas libre. Los prelados galicanos reprobaron esas doctrinas, y el arzobispo de Tolosa con otros doce obispos, á los que despues adhirieron la mayor parte de los demas, censurason 56 proposiciones, de las cuales la 184 tomada del diario titulado l'Avenir decia así: « La carta de 1814 y el concordato, han sido rotos por un hecho consumado; y si se quiere saber nuestro secreto lo diremos francamente, nosotros somos anticoncordatarios. Probarian grande impotencia de juicio los que á la vista del espectáculo de los excesos cometidos por los príncipes, y consignados en toda la historia del Bajo-imperio, no reconociesen las ventajas de la completa separacion de la Iglesia y del Estado. El Estado y la Iglesia deben desear igualmente esa total separacion. sin la cual no existiria para los católicos ninguna libertad religiosa. En Alemania como en Francia la religion no puede salvarse sino por la libertad, y la condicion necesaria de esta libertad, preciso es decirlo, es la total separacion de la Iglesia y del estado. Una funesta ceguedad ó una cobarde indiferencia explicarian solas esa desercion de la mas sagrada de todas las causas - la negativa de concurrir al gran movimiento que debe volver á la Iglesia su completa independencia. » Esta proposicion fué calificada de falsa, injuriosa y depresiva de la autoridad de los obispos y del romano Pontifice. El misma Gregorio XVI en su Encíclica de 15 de Agosto de 1832, condenó tambien dicha doctrina. Véase el 4 tomo del Manual de derecho canónico de Lequeux, página 245, edicion de Paris de 1844.

democrático, que Jesucristo confió esencial é inmediatamente á la comunidad de los fieles, el poder legislativo, vestos lo trasmitieron á los primeros pastores de la iglesia, quienes lo ejercen en nombre de todo el cuerpo. Para com batir victoriosamente esta teoría, basta reflexionar ligeramente sobre algunos de los testos sagrados, que expresamente la excluyen. El maestro divino dió á los apóstoles la potestad de predicar, y de dictar leyes, con total independencia de la comunidad de los fieles. cuando les dijo: Data es mihi omnis potestas... euntes docete, etc.; y en otro lugar: Qui vos audit me audit, etc. Ademas, él mismo dijo inmediatamente á Pedro: Pasce agnos meos, pasce oves meas (1), y á todos los pastores, se dijo en otro lugar: Pascite qui in vobis est gregem Dei (2); y sabido es que pascere, en el lenguaje bíblico, significa gobernar, regir. Todavia hay otro texto de los Hechos Apostólicos que con la mayor claridad expresa, que la autoridad de los pastores emana, no del pueblo, sino del Espíritu Santo: Attendite vobis et universo gregi, in quo posuit vos Spiritus Sanctus regere Ecclesiam Dei (3).

Tampoco puede decirse que el régimen de la Iglesia es aristocrático, error que sostienen los griegos cismáticos, y con ellos todos los que niegan al romano Pontífice el primado de jurisdiccion, en la Iglesia universal, concediéndole solo la primacía de silla y honor. Mas los católicos que, adhiriendo á la decision del concilio general de Florencia, reconocemos, como punto de fé, la suprema autoridad del romano Pontífice, no solo sobre los simples fieles, sino tambien sobre los primeros pastores, y la entera gerarquía de la Iglesia, no podemos convenir en el sentido en que se quiere atribuir al gobierno eclesiástico la forma aristocrática. Confesamos, es verdad, que el episcopado es de derecho di-

<sup>(1)</sup> Joan. 21, v. 5. — (2) Petr. c. 15. — (3) Act. 20, v. 28.

vino, y no negamos que la autoridad de los obispos lejos de ser precaria es propia y constitutiva; mas no por eso es menos dependiente, en su ejercicio, del gefe supremo de la Iglesia, que puede moderarla, en cuanto lo exija el bien general de la cristiandad, confiada á su cuidado y vigilante solicitud.

Resta, pues, que atribuyamos al gobierno de la Iglesia la forma monárquica, única que en realidad le corresponde. Disputan empero los teólogos católicos. si deberá considerarse como una monarquía absoluta, ó al contrario modificada por la aristocrácia, de manera que le convenga la denominación de gobierno monárquico-aristocrático. Lo segundo enseñaron en otro tiempo, con el ilustre Bosuet, la mayoría de los teólogos franceses, fundándose en la superioridad que ellos atribuian al concilio general sobre el papa, y en que (como tambien sentaban), la facultad legislativa, reside juntamente en el romano Pontífice, y en los obispos reunidos ó dispersos; requiriéndose, por consiguiente, para que una constitucion ó bula pontificia reciba fuerza obligatoria, el asentimiento, al menos tácito, de la Iglesia. Y no solo los teólogos franceses. otros insignes teólogos, incluso el famoso Belarmino, sin ser partidarios de las opiniones galicanas lo fueron no obstante de la forma monárquico - aristocrática, apoyándose, en que los obispos gobiernan en la Iglesia jure proprio, recibiendo su autoridad y jurisdiccion, no del romano Pontífice, sino del Espíritu Santo, que los llamó á regir la Iglesia de Dios, segun aquello: In quo posuit vos Spiritus Sanctus regere Ecclesiam Dei. Al contrario, dicen ellos, en la monarquía absoluta ó pura, todo emana del soberano, y á los mandatarios subalternos se los considera, como agentes y delegados suvos. Dejamos á los teólogos, de quienes es propia, la detenida discusion de esta cuestion : bástenos haber iniciado en ella al jóven canonista.

### CAPITULO II.

#### NOCIONES Y DIVISIONES DEL DERECHO CANONICO.

- Art. 1. Acepciones de la palabra jus. 2. Varias denominaciones del Derecho Canónico: su definicion, y distincion del civil. 3. Primera division del derecho canónico por razon de su origen en divino y humano: el principal efecto de esta division: potestad de interpretar el derecho divino. 4. Subdivision del derecho divino en natural y positivo; y del segundo en derecho del antiguo v Nuevo Testamento: exposicion y calificacion de varias especies de preceptos de cada uno de esos derechos. 5. Subdivision del derecho humano: varias especies de derecho de gentes: fuerza obligatoria de este y del Civil y canónico. 6. Segunda division tomada del modo ó forma con que ha sido establecido en escrito y no escrito. 7. Tercera division deducida de la extension de su fuerza obligatoria en comun y especial ó particular. 8. Cuarta division fundada en los asuntos de que trata en público y privado. 9. Quinta division relativa al tiempo en que empezó á obligar en antique, nuevo y novisimo. 10. Fuentes ó lugares del derecho canónico.
- 1. La palabra latina jus, en cuanto á su etimología, se deriva segun algunos, de justicia; pero otros, con mas verosimilitud, la hacen venir á jussu vel jubendo. Mas, en cuanto al significado, varias son sus acepciones. Significa, unas veces, lo mismo que justo ó cosa justa; bien sea por su conformidad al dictamen de la ley divina y humana; ó porque da constantemente á cada uno lo que es suyo, segun la nocion que los jurisconsultos atribuyen á la justicia. Tómase, otras veces, por la facultad moral de hacer ó omitir alguna cosa, ó la de obligar á dar, hacer, ú omitir alguna cosa en obsequio nuestro; y asi se dice en jurisprudencia: Jus suum conservare vel transferre in alterum: in omne jus defuncti succedere; lædere jus alienum et nostro uti, etc. Otras veces, en fin, y con

mas frecuencia, eignifica el arte ó ciencia del derecho, es decir de las leyes y cánones; en cuyo sentido le llamó Ulpiano ars æqui et boni; y en el mismo se toma, cuando para designar uma coleccion de leyes de cierto género, que tienden á un determinado objeto, usamos las denominaciones de, derecho divino, derecho de gentes, derecho civil, canónico, etc.

2. — El derecho canónico se denomina asi de la palabra griega canon, que en latin significa regula; y por tanto suena lo mismo que derecho regular, es decir: coleccion de canones ó reglas establecidas por la Iglesia, para dirigir las acciones del pueblo cristiano, en órden á la felicidad sobrenatural.

Otras varias denominaciones se le atribuyen con frecuencia. Llámasele 1º derecho eclesiástico; ya en razon de su objeto, pues que trata de las personas y cosas eclesiásticas; ya por su origen, habiendo sido dictado v confirmado por la autoridad eclesiástica: 2º derecho Pontificio; asi porque consta, en su principal parte, de los decretos y constituciones pontificias; como porque recibe del romano Pontifice el carácter de ley, y su fuerza obligatoria en la Iglesia universal: 3º derecho sagrado (1); bien sea por su materia, que lo son las personas sagradas, ó por razon del fin á que se encamina, que es tambien santo y sagrado: 4º se llama, en fin, derecho divino (2), no porque lo sea en realidad, pues que ha sido establecido y sancionado por autoridad humana; sino en cuanto contiene muchas cosas tomadas de los libros divinos: v ademas sus cánones, en general, son conclusiones deducidas de los principios de la ley divina (3).

El derecho canónico puede definirse: « la coleccion

<sup>(1)</sup> C. intelleximus 1, de novæ operis sunt. — (2) C. cum de diversis 2, de Privilegiis. in 6. — (3) C. qualiter et quando 24 de Acus.

» de leyes y reglas dictadas por los primeros pastores » de la Iglesia, v especialmente por el romano Pontí-» fice, para mantener el órden, el decoro del culto di-» vino, y la pureza de costumbres en los fieles. » Hablando del derecho canónico, importa sobremanera distinguir con exactitud, la linea que separa esta ciencia, de la teología dogmática, y de la moral. Tres objetos abraza la religion que, si bien intimamente unidos entre si, forman un todo indisoluble; son, empero, muy diferentes el uno del otro: los dogmas, la moral, el culto. Los dogmas miran al entendimiento, y le instruyen en las verdades que debe creer : la moral se encamina al corazon, y le hace sentir la regla de las acciones humanas: el culto enseña al hombre el modo mas conveniente de honrar à su Criador. Pues bien : al teólogo dogmático corresponde explicar los dogmas, defenderlos, deducir las conclusiones que de ellos emanan; al moralista, exponer las reglas de las acciones humanas, dilucidarlas y aplicarlas á las diferentes cuestiones; al canonista, ocuparse en todo lo que pertenece al régimen de la Iglesia, y al culto exterior de la religion.

El derecho canónico se distingue del civil: 1º por su orígen, pues aquel emana del poder espiritual dado por Cristo á los pastores de la Iglesia; y este, del poder temporal y profano, cometido á los príncipes por el pueblo: 2º por la materia, pues la del primero es espiritual ó aneja á lo espiritual, y la del segundo, profana, como lo son las personas, cosas y acciones sobre que versa: 3º por el fin, puesto que el uno tiende principalmente á la eterna bienaventuranza y á la salud espiritual del alma, mientras el otro se encamina directamente á la tranquilidad pública y al bien temporal de los ciudadanos. Por lo demas, es menester no olvidar, que el derecho canónico conviene en muchas cosas con el civil. Los sumos Pontífices inijrieron en aquel, mul-

titud de principios y axiomas de la ley romana; y viceversa el civil tomó del canónico innumerables leyes, especialmente en lo relativo al procedimiento judicial y arreglo de tribunales.

3. — Atendiendo al orígen del derecho divino, establecemos su primera division, en divino y humano. Para cuya inteligencia, se ha de suponer, que hay ciertas leyes y constituciones eclesiásticas, que son tales, solo en razon de su autoridad, esto es, en cuanto han sido dictadas por la autoridad de la Iglesia; pero que al propio tiempo son divinas, atendido su orígen, pues que se derivan y estan fundadas en el derecho divino, sea natural ó positivo: otras hay, que son meramente eclesiásticas, tanto por su orígen, como por su autoridad, porque uno y otro lo han recibido de la Iglesia. De las primeras consta el derecho canónico, que, en atencion á su orígen, llamamos divino: delas segundas, el que denominamos humano:

Uno de los principales efectos de esta distincion, es que las leves meramente eclesiásticas, cuales son por ejemplo las que miran á los ritos y ceremonias exteriores, y muchas otras concernientes al recto órden de los juicios, estan sujetas á mudanza, y pueden ser variadas al arbitrio prudente del legislador. Así lo sintió S. Leon, en su carta á Rústico obispo Narbonense (1) é Inocencio III en aquellas palabras de las decretales: Non debet reprehensibile judicari, si secundum varietatem temporum statuta quandoque varientur humana (2). Las leves, empero, de la otra especie, que traen su origen del derecho natural ó divino positivo, tales, por ejemplo, como las relativas á la simonía, usura, convenciones, á la vida y honestidad de los clérigos, á los sacramentos, etc., son sin duda invariables, en cuanto á la sustancia, como lo son el derecho

<sup>(1)</sup> Can. 2, dist. 14. - (2) Cap. 8, de Consanguinit. et. affin.

natural v el divino positivo, de donde, emanan inmediatamente. Y hé aguí la razon porque Alejandro III (1), apoyándose en las palabras del canon 7 del concilio Lateranense III, respondió: que las leves prohibitivas de la simonía no podian ser derogadas, ni por una

larga costumbre, ni en otra alguna manera.

Otra cosa, empero, se ha de decir, si se trata solo de ampliar ó restringir dichas leyes, por medio de la equitativa explicacion ó interpretacion de ellas; cosa que sin duda puede hacer el legislador eclesiástico. La razon es harto evidente, pues que tales ampliaciones ó restricciones, no ofenden la sustancia del inmutable derecho natural ó divino positivo: limítanse solo, á la sana inteligencia y á la conveniente aplicacion de los principios naturales y divinos, á beneficio de la humana sociedad y de la unidad eclesiástica. Para cuya mejor inteligencia, conviene observar, que hay algunos preceptos divinos (dígase lo mismo de los naturales) tan obvios, ciertos y claros, que ninguna interpretacion exigen, ni aun admiten; otros hav, algun tanto oscuros, dudosos, y tan generales, que permiten ser ilustrados, explicados y adoptados á las exigencias y utilidad de la Iglesia; á la cual exclusivamente pertenece interpretar los divinos oráculos, y determinar todos los casos singulares en que son obligatorios. La venta, por ejemplo, de las cosas puramente sagradas, es prohibida por un clarísimo precepto divino, y por tanto siempre se juzgó simoniaca; ni en esta regla pudo jamas haber variacion. Al contrario, la venta de las cosas temporales, anejas á las sagradas y dependientes de ellas, es tambien vedada por preceptos divinos, pero solo generales; y nadie osará negar á la Iglesia la potestad de interpretarlos, y de declarar que no tienen lugar, segun la voluntad de Dios, en ciertas particulares circuns-

<sup>(3)</sup> In cap. 9, de Simonia.

tancias, como lo demostró Benedicto XIV, con poderosos argumentos, aduciendo el ejemplo de los dotes que se pagan á los monasterios (1).

4. — El derecho divino, en cuanto significa las leyes dadas por Dios á los hombres, dividese en general, en natural y positivo. El derecho natural no es otra cosa « que una razon escrita por Dios en el corazon del hombre, la cual nos muestra el hien que debemos obrar, y el mal que debemos evitar. »

La existencia del derecho natural, está apoyada en el consentimiento general de todos los pueblos: todos unánimemente aprobaron ciertas acciones como buenas, y reprobaron otras como malas: v. g. reconocieron ser bueno socorrer al pobre, al enfermo, y al contrario ser malo oprimirle, robarle, matarle. Solo pudieron negar la existencia del derecho natural, los que, como Hobbes, Espinosa, Helvecio, Holbach, etc., negaron la esencial diferencia, entre el bien y el mal moral.

Los preceptos que comprende el derecho natural, se distinguen, en primarios, secundarios y remotos. Primarios son, los que se patentizan por sí mismos, y por la sola exposicion de las palabras, siendo por tanto conocidos de todas las gentes; tales son estos: no quieras para otro lo que no quieras para tí: se ha de amar á Dios: se debe homar á los padres. Secundarios, los que se deducen de los primeros por una ilación inmediata, evidente y necesaria, v. g. no se ha de robar: á solo Dios se ha de adorar, etc. Remotos, en fin, son los que se deducen de los primeros principios mediante un prolijo y esmerado raciocinio, v. g.: es ilícita la vana observancia: es ilícita la venganza privada contra el enemigo, etc.

Todos estos preceptos, hasta los mas remotos, se

<sup>(1)</sup> Benedicto XIV de Synodo diocesana, lib. 11, cap.6.

fundan en la naturaleza misma de las cosas, y pueden ser conocidos con solo el auxilio de la luz natural, bien que los últimos lo son mas ó menos, en razon del ingenio, la educacion, los estudios, la costumbre, las pasiones, etc.; debiéndose notar, que aunque sean comunes en sí mismos, admiten en los individuos ciertas excepciones á causa de especiales impedimentos: v. g. se ha de entregar el depósito, es un principio general; pero si no se pudiere entregar sin grave detrimento, ó se pidiere para un fin inícuo, por ejemplo, para dañar á la patria, se habria de diferir, á lo menos la tradicion.

El otro miembro de la division, es, el derecho divino positivo. Llámase así « el derecho dictado por la libre voluntad de Dios que manda ó prohibe alguna cosa. » El derecho divino positivo, dice Santo Tomas (1), ha sido establecido por Dios ó por Jesucristo, y promulgado por el mismo, ó por sus ministros, los ángeles, Moises, los profetas ó apóstoles. Se subdivide en derecho divino antiguo y nuevo.

Derecho divino antiguo, es « el que Dios dictó en el Viejo Testamento, é intimó al pueblo israelítico, por medio de Moises y los profetas, para disponerlo á la consecucion de la eterna bienaventuranza, por la fé en Cristo venturo. »

Tres especies diferentes de preceptos comprende el derecho divino antiguo: morales, ceremoniales y judiciales. Morales son, los que tienden á la direccion y reforma de las costumbres, segun el dictámen de la recta razon, cuales son los preceptos del decálogo. Ceremoniales, los que determina el tiempo, ritos y ceremonias del culto divino: tales son los que se contienen en el Levítico, con relacion á los sacerdotes y levítas, á las festividades del sábado, de la pascua de los

<sup>(1) 2, 2,</sup> q. 57, art, 3, ad. 3,

azimos, y á multitud de diferentes sacrificios que la ley prescribia. Judiciales, en fin, los que tienen por objeto el régimen político del estado, y la recta administracion de justicia, los cuales léense consignados en el Exodo.

De estas tres especies de preceptos, los morales solamente obligaban á todo el género humano, no en cuanto preceptos divinos positivos, sino en cuanto pertenecian al derecho natural: mas los ceremoniales y judiciales, no obligaban sino al pueblo judio, á quien fueron impuestos (1). Así que los gentiles que ignoraban ó no observaban la ley, podian agradar á Dios y conseguir la eterna salud, como lo manifiesta el ejemplo de Job, varon justo de la tierra de Hus, y el de Naaman Siro, adorador del verdadero Dios, que tampoco profesó la ley de Moises.

Con la muerte de Jesucristo, quedó abrogada la ley de Moises; y no solo abrogada, sino que despues de la suficiente promulgacion del Evangélio, fué gravemente ilícita su observancia. Pueden, empero, ser reproducidos los preceptos judiciales, y obligarian entonces, no como parte de la ley de Moises, sino como emanados de la autoridad civil ó eclesiástica, que reprodujese algunos de ellos: y de hecho, consta que la Iglesia y los príncipes cristianos, adoptaron algunos de los impedimentos matrimoniales, que se contienen en el Levítico. Mas con respecto á los preceptos ceremoniales que arreglan el rito religioso, no pueden ser observados por los cristianos sin grave delito; y el que los guardase se creeria que habia adjurado la fé cristiana, y seria por todos reputado, como verdadero apóstata (2).

<sup>(1)</sup> Audi Israël.... Dous noster pepigit nobiscum fædus in Horeb Deut. c. 1.

<sup>(2)</sup> Inocencio III en las Decret. lib. 3, tit. 42, cap. 3, refiriendo aquellas palabras del Apóstol: Si circuncidamini Christus vobis nihil proderit, definió, ser incompatible el Evangelio con la ley mosáica, el bautismo con la circuncision.

Muy diferente juicio se ha de formar de los preceptos morales, que como pertenecientes al derecho natural, son como este esencialmente inmutables é indispensables; y por consiguiente, subsisten en su pleno vigor, en la ley de Jesucristo, no como preceptos divinos positivos que formaban parte de la ley mosaica, sino en su calidad de preceptos inmutables del derecho natural: razon por la cual fueron explicados, inculcados y confirmados expresamente por Jesucristo.

Derecho divino nuevo, es « el que Jesucristo dictó en el Nuevo Testamento, y lo promulgó por sí mismo ó por sus apóstoles. »

Los preceptos que este derecho contiene, son, los de la fé, esperanza y caridad, del amor á los enemigos, de los ritos sustanciales del sacrificio y los sacramentos, y otros que, recibidos de Cristo, nos trasmitieron los apóstoles. De estos preceptos algunos son morales, como los que prescriben el amor del prójimo y de los enemigos; pudiéndose contar entre los mismos, los relativos á la fé, esperanza y caridad. Ceremoniales son, los respectivos á los ritos de los sacramentos y el sacrificio. Judiciales no estableció Jesucristo, porque no vino á fundar un reino temporal, habiendo dicho él mismo, que su reino no era de este mundo: solo fundó su Iglesia que es una congregacion de fieles encaminada á un fin espiritual, por medios espirituales. Verdad es, que siendo la Iglesia una sociedad verdadera, con su gerarquía y magistrados especiales, necesita para su arreglado gobierno, algunas leyes judiciales : mas para esto bastó que Jesucristo cometiese á sus primeros pastores la facultad de dictar las leves judiciales, que mas tarde pudiese exigir la necesidad ó las circunstancias de los tiempos.

Podriase dudar, si todos los preceptos impuestos por los apóstoles, fueron realmente divinos. Fácil es, sin embargo, la respuesta: los que publicaron los apóstoles como recibidos de Cristo, tienen sin duda aquel carácter: los demas que ellos mismos dictaron, en virtud de la potestad que, como pastores y rectores de la Iglesia les competia, cuales son, por ejemplo, los relativos á la santificacion del domingo y al ayuno cuadrajesimal, solo pertenecen al derecho humano eclesiástico.

5. — Derecho humano es la coleccion de leyes emanadas de una autoridad humana, legitimamente investida del poder legislativo. Si esas leyes determinan las reglas que las naciones ó estados deben observar entre si, para su seguridad y bienestar comun, forman el derecho denominado internacional ó de gentes. Si procediendo de la autoridad temporal, se contraen á arreglar los negocios internos de una nacion, dentro de la esfera que á ose poder corresponde, componen el derecho llamado civil. Si en fin, emanan del poder espiritual, ó de la autoridad conferida por Jesucristo á los primeros pastores, para el regimen y gobierno de la Iglesia, constituyen el derecho denominado canónico ó eclesiástico.

El derecho de gentes, en aquella parte que solo se funda en el derecho natural, que estiende y aplica á las naciones ó personas morales los mismos derechos y deberes con que liga á los individuos entre sí, se llama natural, universal, primitivo: no pertenece, por tanto, al derecho humano, y su fuerza obligatoria es la misma que la del derecho natural, del cual realmente forma parte. Mas si se considera, en lo respectivo á las prácticas ó costumbres vigentes entre dos ó mas naciones, procediendo entonces su fuerza obligatoria del pacto tácito con que esas naciones se han sometido á su observancia, para consultar cada cual su reciproca conveniencia, no es dudable que el derecho constituido por tales costumbres, el cual por eso se llama consuetudinario, es ciertamente humano: bien que la obligacion de observarle, mientras subsista la costumbre, es de derecho natural; como lo es la observancia de todo pacto bien sea expreso ó tácito. Finalmente, el derecho de gentes convencional, el cual no es otra cosa que los pactos ó convenciones expresamente celebradas entre dos ó mas naciones, para su comun utilidad, pertenece así mismo, como es evidente, al derecho humano; pues que toda su autoridad y fuerza de obligar, viene del pacto ó convencion expresa, con que las naciones han querido voluntariamente ligarse, si bien con mas razon todavia, que hablando del consuetudinario, la observancia del convencional, es de extricto derecho natural.

En cuanto á los otros dos miembros de la subdivision, el derecho canónico y el civil, solo añadiremos en este lugar, que ambos obligan en conciencia. Del primero, no es licito dudarlo, despues de la expresa decision dogmática del Tridentino (1). Respecto del segundo, enseña lo mismo la Iglesia, apoyada en el unánime consentimiento de los Padres, y en claros testimonios de la Escritura (2).

6. — Otra division del derecho canónico es en escrito y no escrito. El primero es el que, consignado en caracteres escritos, se contiene en la Divina Escritura, primera y esencial fuente del derecho canónico, en los decretos de los concilios generales y particulares, en las constituciones pontificias y estatutos diciplinares de los obispos. El segundo se denomina así, porque sin haber sido dictado por escrito, se nos ha trasmitido de aure in aurem, por el órgano de la tradicion; ó tambien

<sup>(1)</sup> Sess. 7, can. 8.

<sup>(2)</sup>S. Pablo ad Heb. c. 13, v. 17, et ad Rom. 13, v. 1 y 5. La ley 16, tit. 1, part. 1, acerca de la obligacion de observar las leyes dice: « E otrosi las debe guardar el pueblo como á su vida é á su pro: porque por ellas viven en paz é reciben plaçer é provecho de lo que han. E si lo ansi non ficiesen mostrarian que no querian obedecer mandamiento de Dios ni del Señor temporal é irian contra ellos é metersehian en carrera de muerte. »

ha debido su origen á la costumbre, que investida de los requisitos legales, forma parte del derecho canónico. Trataremos oportunamente, con la debida detencion, de cada una de las partes del derecho escrito, no escrito.

- 7. Divídese tambien el derecho canónico en comun v especial ó particular. Comun es el que se extiende v liga á toda la Iglesia católica, y á todos los fieles de su comunion, sino es que un privilejio particular exima á algunos de ellos de su obligacion : tal es el derecho que constituyen los decretos de los concilios ecuménicos ó generales, y los de algunos concilios particulares, recibidos en toda la Iglesia, y las constituciones pontificias de cualquiera especie, que contienen asuntos relativos á la Iglesia universal. Derecho canónico propio especial ó particular es el que rije en una ó muchas diócesis; v si es extensivo á todas las diócesis de una nacion se llamará derecho canónico nacional. Así el derecho vijente en toda la América antes Española, compuesto de sus leves especiales, usos, costumbres y privilejíos, se denominará canónico hispanoamericano: y el especial de Chile podríase llamar derecho canónico chileno
- 8. En razon de los asuntos de que trata el derecho canónico suele dividirse tambien en público y privado. Público se dice el que trata de la constitucion de la Iglesia en general, detallando su gerarquía de órden y de jurisdiccion, la forma de su gobierno, los derechos y deberes de la magistratura, las relaciones recíprocas de los simples fieles con sus pastores, etc. Privado, el que, á la manera del derecho civil de una nacion, se ocupa directamente del interes particular de cada uno de los miembros de la Iglesia, arreglando los asuntos que les conciernen, segun su estado, condicion, sexo, etc.
- 9. Por razon de las diferentes épocas ó tiempos que comprende el derecho canónico, se le ha distinguido

por algunos canonistas, en antiguo, nuevo y novísimo. Antiquo llaman al que estuvo en vigor antes del decreto de Graciano, compuesto de diferentes colecciones canónicas, recibidas unas en toda la Iglesia, y otras en ciertas Iglesias particulares. El derecho nuevo. consta de lo que se llama hoy el cuerpo del derecho, á saber: el Decreto de Graciano, las Decretales, el Sexto de las Decretales, las Clementinas v las Extravagantes : que son los códigos de que se hace uso en el foro v en las escuelas. Derecho novísimo, en fin. llaman, el que se ha dado á luz despues de las compilaciones contenidas en el cuerpo del derecho: el cual consta, por tanto, de las constituciones ó bulas pontificias publicadas con ulterioridad; de los cánones y decretos disciplinares del Concilio de Trento, de las reglas de la Cancillería apostólica, y de las declaraciones de las Congregaciones de Cardenales, especialmente de la denominada del Concilio de Trento. Siguiendo esta division, nos ocuparemos oportunamente de cada una de las partes componentes, el derecho antiguo, nuevo y novisimo.

10. — Omitiendo otras divisiones menos importantes del derecho canónico, pasamos á ocuparnos brevemente, en este artículo, de los lugares ó fuentes de donde el canonista, á imitacion del teólogo, deduce sus argumentos. Entre estos lugares, obtienen la primacía el derecho natural, el divino positivo, la tradicion, la costumbre, los decretos de los concilios generales y particulares, las constituciones pontificias, y las declaraciones de las congregaciones de cardenales, instituidas para ayudar al sumo Pontifice en el gobierno de la Iglesia. Pero ya en el discurso de este capítulo se ha dicho alguna cosa, con relacion al derecho natural y al positivo divino, y mas adelante se tratará á la larga de los otros lugares que se acaba de mencionar. Por lo que ahora solo se hablará de ciertos

lugares, que se pueden llamar extrínsecos á la ciencia canónica: de los cuales, empero, puede deducir el canonista argumentos, sino ciertísimos, á lo menos revestidos de cierto grado de probabilidad, para sus demostraciones en asuntos de disciplina eclesiástica.

Entre estos lugares, colocamos con preferencia, los escritos de los Santos Padres; pues que en sus homilias y tratados teológicos no solo han explicado el dogma y los preceptos de la moral, pere tambien han dado importantes reglas para la conservacion y mejora de la disciplina eclesiástica. Con el nombre de Santos Padres se designa á aquellos hombres insignes por su santidad y doctrina, que con luminosos escritos ilustraron á la Iglesia hasta el siglo doce, contándose á S. Bernardo por el último de ellos. Cada una de las dos Iglesias cuenta cuatro principales: la griega á S. Basilio, S. Atanasio, S. Gregorio Nazianceno y S. Juan Crisóstomo; y la latina á S. Gregorio Magno, S. Ambrosio, S. Gerónimo y S. Agustin.

Respetable es, sin duda, la autoridad de los Santos Padres, en el derecho canónico, no porque se les considere como legisladores, ó porque sus resoluciones tengan fuerza de ley, sino porque, en muchos puntos, han sido excelentes intérpretes y comentadores del derecho. Y aun añadiremos, que el unánime consentimiento de todos ellos, presta al canonista un argumento ciertísimo; pero solo probable, si faltando la unanimidad, no cuenta en su apoyo sino con el sufragio de uno ú otro.

Despues de la autoridad de los Santos Padres, merece especial mencion, la de los canonistas ó intérpretes del derecho canónico. Así en teología como en derecho, la autoridad de los doctores de la ciencia, si bien no hace ley, es empero harto respetable: y aun seria grave temeridad contrariar su dictámen, si todos ellos conviniesen en el mismo sentir. Que si fueren varios

en sus opiniones, se habrá entonces de atender á su autoridad respectiva; pero pesar principalmente la fuerza de las razones que cada cual aduce.

Las constituciones de los príncipes ó poderes legislativos del estado, pertenecen tambien hasta cierto punto al derecho canónico, y es uno de los lugares que debe consultar el canonista. Dios quiso, dice el Tridentino (1), que los principes fuesen sanctæ fidei Ecclesiaque protectores, y en calidad de tales expiden. á la vez, saludables leves, para la ejecucion de los cánones, los promulgan, aprueban y corroboran con sancion penal. Expidieron muchas otras, que aunque no tenian ese carácter, porque modificaban el derecho eclesiástico, ó introducian uno nuevo, las valorizó empero, la aprobacion, ó al menos la aquiescencia y tolerancia de la Iglesia, como es fácil observarlo si se consulta los códigos teodosiano y justiniano (2), y los capitulares de los reyes Francos (3). Legislaban en fin otras veces, en materias mixtas ó comunes, acerca de las cuales, bajo diferentes respectos, una y otra potestad puede dictar convenientes acuerdos.

Hasta la razon, la sana filosofia y la historia, son especiales auxiliares del derecho canónico. Debemos decir de las leyes eclesiásticas, lo que Ulpiano decia de las civiles: Scire leges non est earum verba tenere, sed vim et potestatem intelligere. ¿ Cómo se las podrá interpretar, pesar y conciliar sus aparentes contradiccio-

<sup>(1)</sup> Sess 25. cap. 20 de ref.

<sup>(2)</sup> Sabido es cuan importantes leyes en materias eclesiásticas contienen los códigos teódoscano y justineano: leyes que injeridas en las antiguas colecciones canónicas llamadas por eso nomocanones, fueron en su mayoría aprobadas por la Iglesia.

<sup>(3)</sup> Llámanse Capitulares, las leyes que los reyes Francos promulgaban, con previa consulta y acuerdo de los próceres del reino, y de los obispos y abades, no solo para proveer al bien del Estado, sino tambien al régimen y disciplina de la Iglesia.

nes, sin la antorcha de la filosofia? ¿ Cómo demostrar contra los que las impugnan, su justicia, conveniencia y utilidad, sin la luz de la recta razon? ¿ Cómo en fin, designar con precision y exactitud, los limites de cada poder, en la gerarquía eclesiástica, sin examinar en la historia, con sana é imparcial crítica, los antiguos documentos eclesiásticos? Obsérvese á este propósito, que con solo alterar los hechos históricos, lograron los novadores de los últimos siglos invertir el órden gerárquico, y no dudaron calificar de abusivos les derechos mas esenciales de la autoridad pontificia.

## CAPITULO III.

## CONCILIOS GENERALES Y PARTICULARES.

- Art. 1. Nociones generales. 2. Varias especies de concinos. 3. 1 quien corresponde la convocacion al concilio ecuménice: á quienes se convoca por derecho, costumbre ó privilegio. 4. Requisitos para su lejítima celebracion. 5. Necesidad de la aprobacion ó confirmacion del sumo Pontifice. 6. Autoridad y fuerza obligatoria del concilio general. 7. Concilios nacionales. 8. Concilio provincial, á quien corresponde su convocacion, y quienes deben ó pueden ser convocados. 9. Tiempo y objetos de su celebración, su autoridad y fuerza de obligar. 10. La Iglesia hispano-americana, con respecto á los concilios provinciales. 11. Sínodo diocesano, quien lo convoca, y á quienes se ha de convocar. 12. Tiempo, formalidades y objetos de su celebración su fuerza obligatoria: jueces, testigos, y examinadores sinodales que en ella se nonbran. 13. La Iglesia hispano-americana, con relacion á los sínodos diocesanos.
- 1. La palabra Concilio ya venga de consulendo ó de considendo, significa la reunion de muchas personas, para tratar de algun asunto. Tomada en este sentido lato, podrianse llamar concilios, las asambleas, parlamentos, dietas, congresos, etc. : el uso empero,

ha aplicado esa voz, á la designacion de reuniones de personas eclesiásticas, con algun objeto religioso; y en este sentido, puédese definir: « Junta ó reunion de » personas eclesiásticas, y especialmente de obispos, » congregados por la competente autoridad eclesiás-» tica, para tratar y resolver cuestiones relativas á la fé, » costumbres y disciplina.»

Sinodo, voz griega, significa lo mismo que la latina Concilium; pero el uso reservó la primera, para designar el concilio episcopal, llamado sinodo diocesano.

Antiquísimo es en la Iglesia el uso de los concilios. S. Lucas, en los hechos apostólicos (1), menciona tres de ellos, celebrados por los apóstoles. El primero para proveer la vacante de Judas en el apostolado, cuya eleccion recayó en S. Matias. El segundo para elegir los siete diáconos, no solo con el objeto (como quieren los protestantes) de atender al socorro de las viudas v enfermos, sino tambien, para ejercer la predicacion, como se lee de S. Estevan, y servir en el sagrado ministerio; habiendo sido con tal fin consagrados por la imposicion de las manos. El tercero, para libertar á los fieles del yugo de la circuncision, y de las ceremonias mosáicas: de cuva observancia se les declaró exonerados, mandándoles se abstuviesen solamente de la idolatria, de la sangre de los animales sofocados, y de la fornicacion. Este último concilio, especialmente, dió la norma y regla, dice el Belarmino, á los que posteriormente se celebraron en la Iglesia. El escritor citado (2), no duda atribuir á la autoridad divina el orígen de las concilios, fundándose; 1º en aquel texto de S. Mateo: Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum; y 2º en que parece verosimil, que los apóstoles celebrasen sus concilios,

<sup>(1)</sup> Acta. Apost. cap 1, 6 et 15.

<sup>(1)</sup> Belarm. lib. de conciliis cap. 3.

por precepto de Cristo, ó al menos, por inspiracion del Espíritu Santo: y á esto último podríase creer que aludieron, al comunicar los decretos de su tercer concilio, con aquellas palabras: Visum est Spiritui Sancto et nobis, etc.

Mencionaremos las causas principales, que motivaron en la Iglesia la celebracion de los concilios generales: 1ª el aparecimiento y progreso notable de una nueva hereiía: v esta fué la causa de la celebracion del concilio Niceno contra Arrio, del Constantinopolitano I. contra Macedonio, del Efesino contra Nestorio. del Calcedonense contra Dioscoro y Eutiques, y de otros muchos, incluso el último, celebrado en Trento, contra los protestantes; 2a la necesidad de terminar un cisma suscitado en la Iglesia; y con este fin se celebró. entre otros, el concilio de Constanza, en ocasion que tres antipapas se disputaban los derechos del pontificado; 3ª la reforma de abusos y extirpacion de vicios que plagaban la Iglesia, que fué casi siempre uno de los principales objetos, no solo de los concilios generales, sino de los provinciales; 4ª celebráronse tambien concilios generales, para estimular y procurar auxilios de los príncipes cristianos, en la guerra contra los Turcos; para la union de los Griegos cismáticos, y en fin, para conocer en la causa de algunos pontífices, sospechosos de herejia, infidelidad, ó execrable tiranía, y este fué el objeto de los concilios convocados contra Marcelino, Damaso, Sixto III, Leon III; ninguno de los cuales, sin embargo, falló la condenacion de dichos pontífices (1).

2. — Varias especies se conoce de concilios : generales que tambien se dicen universales y ecuménicos, porque se convoca á todos los obispos católicos, y representan la Iglesia universal; y particulares, que re-

<sup>(1)</sup> Schamalzgrueber dissert. præm. § 8.

presentan una porcion de la Iglesia, v. g. á los fieles de una nacion, de una provincia eclesiástica, de una diócesis. Los particulares se subdividen, por tanto, en nacionales, provinciales y diocesanos: nacionales se llaman los que constan de todos los obispos de una nacion ó de varias provincias eclesiásticas, convocados v presididos por el patriarca ó primado, ó tambien por el sumo pontífice, que á veces los ha convocado y presidido: provinciales, los que se componen de todos los obispos de una provincia eclesiástica, convocados v presididos por el arzobispo ó metropolitano: diocesanos en fin, ó episcopales, los que celebra el obispo con el clero de su diócesis, especialmente los párrocos v otros beneficiados. Podríamos añadir otra especie de concilios, llamados mixtos, porque en ellos asistian y deliberaban, de comun acuerdo, tanto sobre negocios eclesiásticos, como civiles, los obispos de una nacion, en union con los próceres ó grandes señores. De estos concilios, hubo numerosos ejemplos, por algunos siglos, casi en todas las naciones católicas de Europa; pero entre ellos son notables, los Toledanos en la España, los Franceses en que se dictaban las leves denominadas Capitulares de los reyes francos, y muchos italianos del tiempo de los Longobardos, y de épocas posteriores. Merece, en fin, mencionarse el denominado Concilio perpétuo de Constantinopla, que reunido permanentemente en aquella capital, no solo dirimia las cuestiones, que con frecuencia se suscitaban entre los obispos, pero tambien respondia á las consultas, que los emperadores acostumbraban dirigirle, en asuntos eclesiásticos.

Pasamos á ocuparnos, en los siguientes artículos, de todo lo relativo á los concilios generales y particulares.

3. — La convocacion al concilio general, corresponde sin duda al sumo Pontífice; pues que debiéndose convocar á todos los obispos católicos, y tratarse

en él asuntos de la competencia de la Iglesia, corresponde esa atribucion al que, por derecho divino, eierco en toda ella, legitima jurisdiccion. Tal fué en efecto. la práctica constantemente observada, desde los primeros concilios; como se inflere de las actas del Calcedonense, en el cual los legados del sumo Pontífica acusaron á Dioscoro: quod Synodum ausus sit facers sine auctoritate Sedis Apostolica, quod nunquam licuit. nunquam factus est (1). Verdad es, que pueden ocurrir casos extraordinarios, en los cuales se podria reunir el concilio general sin previa convocacion pontificia: tales serian, si hallándose vacante la silla romana, los cardenales no quisiesen ó no pudiesen proceder á la eleccion; si hubiese dos ó mas Pontifices dudosos, para extinguir el cisma, y elegir Pontifice legitimo, como lo hizo el concilio Constanciense. En todo caso, empero, la convocacion tocaria, saltem jure proprio, á los ministros de la Iglesia, y no á los principes seglares, que no tienen el gobierno en ella. Nótese que, cuando atribuimos al sumo Pontífice la convocacion, queremos se entienda, que hablamos de convocacion mediata ó inmediata. Consta en efecto, de la historia eclesiástica, que los primeros concilios generales de Oriente, fueron, convocados por los emperadores; pero no es menos cierto, que esto no sucedia sin la anuencia y consentimiento, al menos tácito, del sumo Pontífice; y asi entre otros, lo demuestra el eiemplo del primer concilio general de Nicea, que siendo convocado por Constantino, asegura sin embargo, el Sexto Concilio general (ses. 18), que el Emperador obró de acuerdo con el Pontífice S. Silvestre.

Se convoca al Concilio general: 1º á los obispos, los cuales, en razon de su dignidad y jurisdiccion, son verdaderos jueces en las decisiones conciliares, y en

<sup>(1)</sup> Concilio Calcedonense, accion 1.

calidad de tales, suscriben los decretos, bajo esta fórmula: ego N. statuens, ó bien ego definiens subscrinsi : 2º á los cardenales de la santa Iglesia romana. aunque no sean obispos; los cuales, por su superior preeminencia y dignidad, tienen voto decisivo, y presiden en el concilio á los obispos y patriarcas, despues de los legados: 3º se convoca tambien, por costumbre y privilegio, á los generales de las órdenes regulares. y á los abades que tienen territorio y jurisdiccion independiente de los obispos; y á unos y otros, se suele conceder el voto decisivo: 4º concurren al concilio. gran número de canonistas y teólogos famosos, para ilustrar á los padres en la discusion y preparacion de las materias, que han de someterse á su decision: 5º asisten, en fin, los ministros de los soberanos católicos, y alguna vez estos en persona, no para mezclarse en el fondo de las cuestiones, que en el concilio se ventilan, sino en calidad de protectores de la Iglesia y ejecutores de los cánones, para velar en la conservacion del órden; y representar ademas, las necesidades espirituales de sus respectivas naciones (1).

Para la convocacion, expide el Santo Padre, dos encíclicas; una dirigida á los soberanos católicos exhortándolos á concurrir al concilio, en persona, ó por sus ministros, y á que, de su parte, promuevan la asistencia de los obispos de su nacion, etc.; y otra á los metropolitanos, los cuales notifican la bula pontificia, por medio de circulares, á sus sufragáneos y demas personas, que por costumbre ó privilegio, deben ser invitados. Una y otra encíclica, contienen ademas, la expresion del tiempo y lugar de la convocacion.

4. — En cuanto á los requisitos que se observa en la

<sup>(1)</sup> Se admite tambien al Concilio á los procuradores de los obispos impedidos de asistir personalmente: pero en el Tridentino no se concedió á estos procuradores el voto decisivo.

celebracion del concilio general, ya se ha dicho, que se convoca á todos los obispos católicos sin excepcion; siendo este un requisito esencial, para que el concilio se considere ecuménico: mas no lo es, el que todos en efecto, se hallen presentes al concilio; pues que si así fuera, ninguno de los celebrados en la Iglesia, tendría el carácter de ecuménico. Basta, por tanto, la reunion de algunos obispos de la mayor parte de las provincias cristianas; debiéndose ademas notar, que no es lícito excluir á ningun obispo, con tal que conste de su dignidad, y de no estar separado de la Iglesia por la excomunion.

El Papa preside en el Concilio general, si asiste personalmente; y en caso contrario por medio de sus Legados: tal ha sido la invariable práctica de la Iglesia, á contar desde el primer Concilio general celebrado en Nicea, en el cual presidieron, el obispo Osio, y los presbiteros Vito y Vicente, legados del Pontífice S. Silvestre.

Despues de los legados, ocupan los padres del Concilio, el lugar que á cada cual le corresponde, segun el órden establecido en la gerarquía eclesiástica. Con arreglo á este órden, se guarda en el asiento y en la suscripcion, la escala siguiente: los legados, los cardenales, los patriarcas, los arzobispos, los obispos, los generales de las órdenes regulares, los abades con jurisdiccion independiente de los obispos. Tratándose, empero, de dos ó mas personas de la misma dignidad, se atiende á la antigüedad de la ordenacion ó consagración (1); bien que esta regla no fué constantemente observada: y hé aquí la razon porque en los concilios de Constanza y Trento, para obviar todo inconveniente, y precaver inútiles disputas, se declaró, que el asiento y rango que ocupasen los padres, no perjudi-

<sup>(1)</sup> C. ult. dist. 17 donde se cita una decision expresa del Papa Gregorio.

caría al derecho de cada uno, ni haria ley para lo sucesivo.

Las cuestiones que deben resolverse en las sesiones del Concilio se estudian, examinan y discuten previamente, con el detenimiento conveniente; y con este objeto, se reunen primero los padres en congregaciones particulares, á que concurren los canonistas y teólogos, y en seguida se tiene una congregacion general, en la cual, despues de una nueva y detenida discusion de la cuestion ya ventilada en las congregaciones particulares, se la decide definitivamente para llevarla á la inmediata sesion pública; procediéndose así, para evitar toda nueva discusion y divergencia en las sesiones públicas: precaucion adoptada en los últimos concilios generales, pues que en los antiguos, los asuntos se discutian en las sesiones públicas.

A los Legados corresponde proponer, con arreglo a sus instrucciones, las cuestiones que se ha de tratar en el concilio, y tal ha sido el uso constante: mas no por eso se negó jamas á los obispos, el derecho de someter á la deliberacion de la Asamblea, las proposiciones que tuvieron por conveniente.

Es, finalmente, condicion esencial á la legítima celebracion del concilio, la libertad en la discusion, y tanto mas en la emision de los sufragios. Por defecto de esta condicion, el concilio general Efesino, fué llamado, por los antiguos, el *latrocinio efesino*; por cuanto en él, Dioscoro arribó á sus miras, por medios reprobados y violentos.

5. — Para que el Concilio general represente verdaderamente à la Iglesia universal, manifiesto es, que sus acuerdos deben obtener la aprobacion del romano Pontífice; pues que esa representacion seria ilusoria, hallándose el cuerpo en desavenencia con la cabeza. La constante práctica, observada en los concilios, de solicitar la aprobacion pontificia, prueba incontestablemente la necesidad de ella: ni en esa práctica puede caber duda, si se consulta la historia de los concilios. Basta, por abora, recordar lo acordado, en el último general celebrado en Trento. Reunidos los padres al terminar la sesion 25, que dió fin al concilio, acordaron pedir al sumo Pontífice, la confirmacion de las definiciones y decretos emanados de la Asamblea, así bajo los pontífices Julio III y Paulo III, como en tiempo de Pio IV, á quien se pidió dicha confirmacion, la que fué otorgada por bula de 26 de Enero de 1564.

Es importante notar, que la aprobacion ó confirmacion pontificia, subsanaría los vicios de que pudiera adolecer el concilio; bien sea por defecto de legitima convocacion, ó porque en su celebracion se haya omitido ciertas formalidades que se consideran necesarias á su legitimidad.

6. — En órden á la autoridad del Concilio general, teniendo lugar ordinariamente su reunion, con el doble objeto de condenar errores contrarios á la fé, y establecer reglas generales de disciplina para la reforma de abusos introducidos en la Iglesia, débese hacer la debida distincion, entre las decisiones dogmáticas y los decretos disciplinares.

En cuanto á las decisiones dogniáticas, ningun católico duda de la infalibilidad del concilio general, siendo esta una deduccion necesaria de las promesas de Cristo, en que se a poya la infalibilidad de la Iglesia, representada por sus legítimos pastores en el Concilio general. Así es que S. Leon (1), hablando del concilio Calcedonense, afirmó que su decreto sobre la fé era irreprehensible é irreformable, y que ya no era lícito, ni disputar, ni admitir ninguna duda, sobre su contenido. Y S. Gregorio Magno protesta (2), que recibe y

<sup>(1)</sup> En varias de sus cartas, y especialmente en la 63, 115 y 116.

<sup>(2)</sup> S. Gregorio Magno, carta 25, lib. 1.

venera, como á los cuatro evangelios, las decisiones de fé de los cuatro concilios generales celebrados hasta su tiempo: Sicut Sancti Evangelii quatuor libros, sic quatuor concilia suscipere et venerari me fateor: Nicænum scilicet, Constantinopolitanum, Ephesinum et Calcedonense.

No es menos indisputable la autoridad del Concilio ecuménico, para sancionar leyes ó decretos disciplinares, que obliguen á toda la Iglesia representada en él; pues que, ó hemos de negar á la Iglesia la potestad legislativa, en asuntos de disciplina, ó si confesamos, que Jesucristo la cometió esa facultad, como debe confesarlo todo cristiano, menester es decir, que el concilio ecuménico, obrando de acuerdo con el romano Pontífice, está investido de esa suprema autoridad, respecto de la Iglesia universal: tanto mas, cuanto el sumo Pontífice, aun fuera del concilio, puede ejercerla, y la ejerce en los mismos términos, en virtud de su primado de jurisdiccion en toda la Iglesia.

Sin perjuicio de la obediencia que se debe á los decretos generales sobre disciplina, débese observar, que la mera disciplina, no es necesariamente uniforme é invariable; pues que las leyes, que en un tiempo fueron útiles, pueden venir á ser mas tarde, por la mudanza de circunstancias, no solo inútiles, sino hasta contrarias al bien comun; en cuyo sentido dijo S. Augustin (1): que no solo los concilios provinciales, sino hasta los plenarios, eran enmendados, muchas veces, por los posteriores. Puede tambien suceder, que á diversos pueblos convengan diferentes leyes, y que perjudiquen á unos, las que á otros aprovechan. No se ha de creer, pues, que en semejantes casos, la Iglesia, que recibió de Dios la autoridad, in ædificationem, non in destructionem, quiera llevar hasta tal punto la obser-

<sup>(1)</sup> De baptismo, lib. 11, cap. 3.

vancia de los cánones, aunque hayan emanado de concilios generales, que de ningun modo intente mitigar su rigor, al menos, cuando los primeros pastores de los pueblos, juzgando alguna ley menos saludable ó tal vez perjudicial, creen oportuno reclamar al sumo Pontifice, suspendiendo entre tanto su ejecucion; ó si los príncipes ó pueblos resisten someterse á ella, de manera que se haga imposible su promulgacion y ejecucion; pues aun cuando esa resistencia sea culpable, por irracional é infundada, entretanto la ley que ninguna promulgacion recibe, carece tambien de fuerza obligatoria. Entiéndase, empero, que no por eso queremos afirmar, que sea libre á los súbditos, aceptar ó no, las leyes generales de la Iglesia: asercion errónea, que haría desaparecer toda obediencia.

8. — Despues de los Concilios generales, obtienen el primer lugar los nacionales, denominados así, por que constan de todos los obispos de una nacion, presididos por el patriarca ó primado. Estos concilios, se llamaron en otro tiempo diocesanos, nombre tomado de las diócesis en que dividió Constantino el imperio romano; las cuales comprendian un vasto territorio ó region compuesta de muchas provincias. El patriarca convocaba, de ordinario, á los obispos de una de esas diócesis: y hé aquí porqué ese concilio se llamó, por algunos diocesano, por otros patriarcal y hasta universal y plenario, se le llamó á veces (1). Hoy solo se llama concilio diocesano, y mas comunmunte sínodo diocesano, el que celebra el obispo con los párrocos y presbíteros de su diócesis.

Célebres son hasta hoy, entre los antiguos concilios nacionales, los Cartaginenses que convocaba y presidía el obispo de Cártago, y solian constar de mas de dos-

<sup>(1)</sup> Universales y plenarios, se titularon asi mismo, varios concilios nacionales particularmente africanos.

cientos obispos africanos; los Italianos, que á menudo eran presididos por el romano Pontifice; los Galicanos, presididos unas veces por el obispo de Treveris, y otras por el de Arles; y en fin los famosos Toledanos, que en España convocaba y presidia el obispo de Toledo.

Bástanos haber mencionado los concilios nacionales: pues que sobre ser desconocidos en los siglos recientes de la Iglesia, es aplicable á ellos respectivamente, cuanto digamos á continuacion acerca de los provinciales.

8. — Los Concilios provinciales, que tambien se llaman metropolitanos, por cuanto constan de los obispos de una provincia, ó metrópoli eclesiástica, ocupan un lugar preferente, despues de los nacionales.

El Concilio de Trento (1), considerando la necesidad de la frecuente celebracion de estos concilios, para reformar las costumbres, corregir los excesos, restaurar y conservar la disciplina, y para otros objetos permitidos por los sagrados cánones, prescribió expresamente su restablecimiento y frecuente celebracion, mandando que el arzobispo ó metropolitano, y hallándose este impedido, el obispo sufragáneo mas antiguo de la provincia, los convoque, por lo menos, cada tres años; y que sean obligados á concurrir á ellos, todos los obispos de la provincia, y las demas personas, que, por derecho ó costumbre, deben concurrir.

El derecho, pues, de la convocacion, corresponde al arzobispo ó metropolitano, derecho tan exclusivo á su dignidad, que no puede ejercerle su vicario general, que por eso dice el Concilio, que convoquen per seipsos, y hallándose impedidos, lo haga por ellos el obispo mas antiguo. Ni aun hallándose vacante la silla arzobispal, pueden convocar ni el cabildo ni el vicario ca-

<sup>(1)</sup> Cap. 2. sess. 24, de ref.

pitular metropolitano, sino que pasa el derecho al obispo mas antiguo, como siente Fagnano, con la opinion de respetables canonistas (1). Nótese, que por obispo mas antiguo, bien sea para la convocacion, ó para la precedencia y suscripcion en el Concilio, se entiende, no el de la Iglesia mas antigua, ó mas digna, sino el que es mas antiguo, por la consagracion (2).

Al arzobispo convocante corresponde la designacion del lugar donde se ha de reunir el concilio, debiendo para ello consultar la comodidad de los concurrentes, y preferir, en igualdad de circunstancias, su Iglesia metropolitana (3).

Y en cuanto á las personas que deben ser convocadas, es de necesidad, lo sean en primer lugar, todos los obispos sufragáneos, como tambien los exentos. respecto de los cuales ordenó el Tridentino (4), que sean obligados á elegir, por una vez, á algun metropolitano vecino, á cuyo concilio provincial concurran con los demas, et quæ ibi ordinata fuerint observent, et observari faciant: 2º se ha de convocar á los cabildos de las iglesias catedrales, los cuales pueden comisionar á su vicario capitular, para que los represente en el Concilio: 3º á los abades mitrados con territorio separado y jurisdiccion quasi episcopal, si los hubiere en la provincia: 4º á los cabildos de las iglesias colegiatas en sede vacante, si tienen jurisdiccion quasi episcopal: 5º en fin á los cabildos de las catedrales v colegiatas dichas, aunque viva el prelado, para oirles especialmente en los asuntos que les conciernan; pero entiéndase, que estos últimos solo tienen voto consultivo en el concilio, mientras los demas gozan tambien del decisivo.

<sup>(1)</sup> In cap. Siout clim de Accusationibus n. 17. — (2) Idem Fagnanus loco cit. n. 30. — (3) La sagrada Congregacion apud Fagnanum, loco cit. n. 27. — (4) Conc. Trid. sess. 24, cap. 3.

Los obispos legitimamente impedidos, tienen derecho de nombrar procuradores que los representen, los que tambien emitirán voto decisivo, si el Concilio lo consiente.

Finalmente, segun la regla del Tridentino, debe convocarse al Concilio á todos los que por derecho ó costumbre suelen concurrir (1).

9. — Tan provechosa y aun necesaria se consideró siempre en la Iglesia la frecuente reunion de Concilios Provinciales, que el concilio Niceno primero general ordenó, que se tuvieran dos veces al año (2): disposicion que confirmó mas tarde el Calcedonense (3). Mas habiéndose empezado á descuidar esta disciplina, el séptimo Sínodo primero (4), y despues el Lateranense, bajo Inocencio III (5), mandaron se reuniesen al menos una vez al año; y finalmente, en los siglos mas recientes el Lateranense bajo Leon X; y últimamente el Tridentino, en el lugar arriba citado, permitieron se difiriera la reunion hasta el término de tres años.

Se conocerá la importancia y gravedad de la obligacion impuesta por la Iglesia, al prescribir el período de la celebracion del Concilio Provincial, si se considera, que los antiguos cánones fulminaban graves penas (6), tanto contra el metropolitano que diferia por mas tiempo la convocacion, como contra los obispos comprovinciales que se negasen á asistir: penas que renovó el Tridentino en aquellas palabras: Quod si in his, tam metropolitani quam episcopi negligentes fuerint, pænas sacris canonibus sancitas incurrant (7).

Ya se indicó en general, al principio del artículo 8º los objetos principales de la celebracion del Concilio Provincial. El que quiera instrúirse en particular, de

<sup>(1)</sup> Conc. Trid. loco cit. — (2) Can. 3, dist. 18. — (3) Can. 6, ib. — (4) Can. 7, dist. 8. — (5) Cap. 25 de accusationibus. — (6) C. quoniam quidem dist. 18, et. c. placuit. 1, dist. 18. — (7) Conc. Trid. loco cit.

cada uno de los asuntos, de que puede ó debe ocuparse esa respetable Asamblea, consulte á Fagnano (1), que los especifica todos con prolijidad y exactitud. Nosotros solo mencionaremos en este lugar, con la brevedad de nuestro propósito, uno ú otro de esos asuntos.

El Concilio Provincial recibe las quejas y acusaciones, no solo contra los clérigos de órden inferior, pero tambien y principalmente contra los obispos y el metropolitano; y las termina con arreglo á derecho. Que si el conocimiento y sustanciacion de ellas, demanda mas tiempo que el breve de que puede disponer el Concilio, se cometan hasta su conclusion, á los jueces que, con ese objeto, debe nombrar el mismo, conforme áladisposicion del Tridentino (2). No solo á peticion de otros, sino tambien ex officio, debe entrar el Concilio en el examen é inquisicion de la conducta de los obispos, en lo respectivo al cumplimiento de las funciones principales de su ministerio, y especialmente en lo que toca á la residencia : y hasta debe inquirir sobre su conportacion privada, en ciertas materias de gravedad, que causen escándalo público. No puede, empero, conocer de las causas criminales de los obispos, que sean de tal gravedad que merezcan pena de deposicion ó privacion: si bien, aun en esas causas, puede procesar al obispo sospechoso y acusado, para el solo efecto de remitir el proceso á la silla apostólica.

Puede proceder el Concilio, en causas criminales, contra los provisores y vicarios generales de los obispos, incluso el del arzobispo.

Se puede apelar directamente al Concilio de la sentencia de los obispos, omitiendo al arzobispo.

Queriendo visitar el arzobispo las iglesias catedrales y diócesis de sus sufragáneos, debe exponer ante el

<sup>(1)</sup> Fagnano, in cap. sicut olim, desde el n. 35, hasta el 36.

<sup>(2)</sup> Cap. 5 in fine sess. 24.

Concilio, las causas que le obligan á la visita, y á menos que sean aprobadas no puede efectuar la xisita.

Especialmente debe ocuparse el Concilio de aquellos asuntos, que el Tridentino confió á su fé y diligencia. Por consiguiente, cuidará del establecimiento, conservacion y mejoras de los seminarios en cada una de las diócesis, de la decencia del culto, del buen órden y arreglo en los oficios divinos, estableciendo los reglamentos necesarios, para su conveniente celebracion en todas las iglesias; de que se observe en las provisiones de parroquias la forma establecida por el Tridentino y constituciones posteriores de varios Pontífices; de que se ejecuten los decretos de reformacion de regulares, dictados por aquel Concilio; de evitar abusos en el culto de imágenes y reliquias, etc.

Se abstendrá empero el Concilio: 1º de pronunciar decisiones definitivas en materias de fé, y de conocer en otras causas mayores reservadas á la silla apostólica; 2º de dictar decretos contrarios al derecho comun v constituciones pontificias, si bien esta regla general admite excepcion, pues que interviniendo justas y urgentes causas, no previstas verosimilmente por el legislador, podrá separarse en casos particulares, de las disposiciones del derecho comun; 3º de decidir, en sus decretos, cuestiones dudosas controvertidas por los teólogos ó canonistas, y especialmente si la decision pudiera causar graves perjuicios; 4º no debe dictar disposiciones que liguen á los regulares exentos, sino es en casos, que por derecho comun, por las prescripciones del Tridentino, ó constituciones pontificias se les declara sometidos á la autoridad de los obispos, ó á la del Concilio Provincial; 5º generalmente en negocios que son de la competencia y jurisdiccion del Concilio, se limitará á hacer oportunas exhortaciones, á la autoridad competente, para la reforma y correccion de abusos y vicios, que demande eficaz represion.

Con respecto á la autoridad del Concilio Provincial, es fuera de duda, que sus leyes y decretos obligan á todos los súbditos de la provincia eclesiástica, no menos que á los obispos que los sancionan; que por eso el Tridentino manda á los últimos (1), observen de su parte, y hagan observar dichas disposiciones conciliares: et qua ibi ordinata fuerint observent et observari faciant.

No es menos cierto, que ni el arzobispo, ni tanto menos los obispos sufragáneos, no pueden dispensar, generalmente hablando, en las leyes emanadas del Concilio Provincial; pues que el inferior no puede dispensar en las leyes del superior, y es constante que la autoridad de los obispos reunidos en Concilio, es superior á la que posee cada cual de ellos en particular. Decimos empero, generalmente hablando, porque en casos particulares y con causas legales, no hay duda que pueden dispensar, como tambien pueden hacerlo, en iguales términos, respecto del derecho canónico.

Pudiendo suceder que, en el Concilio provincial se divida el metropolitano de los sufragâneos, sosteniendo aquel una opinion y estos la contraria, se ha dudado, cual de las opiniones debe prevalecer. Fagnano (2) citando á su favor una declaracion de la sagrada congregacion del Concilio, se decide por los sufragáneos, asi porque estos tienen voto decisivo y son jueces como el metropolitano, como porque parece indicarlo claramente aquel texto canónico (3): Quod si inter partes aliqua dubitatio fuerit, majori numero metropolitanus consentiat.

El mismo Fagnano refiere tambien (4) haber declarado la citada congregacion, que el metropolitano no

<sup>(1)</sup> Trid. loco cit.—(2) Fagnano in cap. sicut olim de accusationibus n. 104. —(3) Cap. Ne episcopi I. de tempor, ordinat. — (4) In dieto cap. sieut olim n. 98.

puede disolver el Concilio, sin el voto y asenso de los sufragáneos.

Nótese, finalmente, que por disposicion de Sisto V(1), los decretos del Concilio Provincial no deben publicarse, á menos que preceda el exámen y aprobacion de ellos por la sagrada congregacion del Concilio; á la cual previamente deben remitirse con ese objeto.

10. — Algunas particularidades notaremos en este artículo, con respecto á la celebracion de Concilios Provinciales, en la Iglesia hispano-americana.

Observamos en primer lugar, haber concurrido á menudo á estos Concilios, á mas de los obispos sufragáneos, el cabildo de la iglesia metropolitana donde se celebraban, los procuradores de los obispos legítimamente impedidos, y de los cabildos en sede vacante, y á veces los de cabildos en sede plena, los provinciales de las órdenes regulares, etc.; pero no se ha concedido en ellos el voto decisivo, ni aun á los procuradores de los obispos impedidos, ni menos á los cabildos en sede vacante. Así que, dichos Concilios solo aparecen suscriptos por el metropolitano y obispos sufragáneos, que personalmente asistian y sancionaban los decretos, en su carácter de jueces.

En cuanto al tiempo de su celebracion hay, respecto de la Iglesia americana, disposiciones especiales. Se concedió primero por la silla apostólica, que solo cada quinquenio fuese obligatoria su celebracion: indulto á que se refiere una real cédula, citada por Frasso (2), de 21 de junio de 1570. En seguida se prorogó ese término, al de siete años, por breve de Gregorio XIII de 15 de abril de 1583, al cual tambien se refieren otras cédulas reales de posterior fecha. Ultimamente, por nuevo breve de la Santidad de Paulo V, expedido á

(1) En la Constitucion que empieza Immenso.

<sup>(2)</sup> Frasso de Regio patronatu Indiarum, tomo 2, cap. 93, n. 35.

instancias del rey de España, en 7 de diciembre de 1610, se amplió todavia mas el privilegio, permitiendo se pudiesen celebrar de doce en doce años; de cuyo breve hace especial mencion D. Feliciano de Vega arzobizpo de Méjico (1), asegurando se conserva original en el archivo de la iglesia metropolitana de Lima; y al mismo aluden tambien y le mandan observar varias reales cédulas, de las que se formó la ley 1, tit. 8, lib. 1 de la Recopilacion de Indias.

A los Concilios provinciales americanos, concurrian siempre, representando la persona del soberano, los vireyes ó presidentes del distrito donde se celebraba, con los fines que expresa la ley 2, tit. 8, lib. 1, de la Recopilacion de Indias: cuvo testo es como sigue: « Mandamos á los vireyes, presidentes y gobernadores, » que cada uno en su distrito asista personalmente por » Nos y en nuestro nombre á los concilios provinciales; » que, para todo lo que se ofreciere, y les pareciere » tratar de nuestra parte, á fin de conseguir el buen » efecto que se espera de aquellas santas congregacio-» nes, en las cuales han de tener el lugar que se acos-» tumbra dar á los que, representando nuestra persona, » han asistido en semejantes concilios, les damos el » poder y facultad cuan bastante se requiere; y tengan » mucho cuidado de procurar la paz y conformidad, » por lo que toca á la conservacion de nuestro patro-

En su carácter de protectores de los sagrados cánones, y especialmente en razon del amplio patronato que ejercian en la América, y para no ser perjudicados en sus derechos, tenian ademas dispuesto los reyes de España, que todo Concilio provincial que acá se celebrase, antes de mandarse ejecutar ó publicar, se remitiese, para su revisacion, al supremo Consejo de Indias.

» nazgo, y que nada se ejecute hasta que habiéndonos » avisado y visto por Nos, demos órden para ello. »

<sup>(1)</sup> In cap. 1, de Judic. n. 11.

Hace á este propósito, la parte primera de la ley 6, tit. 8, lib. 1. Rec. de Indias, que dice: « Encargamos á » los arzobispos que cuando celebraren Concilios pro» vinciales en sus arzobispados, antes que los publi» quen ni se impriman los envien ante Nos á nuestro » consejo de Indias, para que en él vistos se provea lo » que convenga, y no se ejecuten hasta que sean vistos » y examinados en él. » Y en efecto, ningua Concilio provincial vió la luz pública, ni se mandó ejecutar en América, sin que previamente se remitiese, para su exámen, al dicho Consejo supremo de Indias; conformándose los prelados americanos con la disposicion de una ley que sin duda creyeron justa.

Y en cuanto á la aprobacion, que dichos concilios deben obtener de la sagrada congregacion del Concilio, con arreglo á lo dispuesto en la cónstitucion Immensæ de Sisto V, los reyes cuidaban de elevarlos con ese objeto á la silla romana, despues de revisados en el Consejo de Indias. Así consta claramente de la ley 7, tit. 8, lib. 1. Rec. de Indias, que manda ejecutar y cumplir las disposiciones de los concilios Limense III y el Mejicano III, en la cual se leen estas palabras: « Por » cuanto.... se vieron en nuestro consejo de Indias, y » por nuestra órden se llevaron á presentar ante Su » Santidad, para que los mandase ver y aprobar, y tuvo » por bien dar su aprobacion y confirmacion.....»

11.—La tercera especie de concilios particulares, es la que se denomina Concilio episcopal, diocesano, y mas comunmente Sínodo Diocesano. La convocacion del Sinodo Diocesano, toca al obispo que segun derecho ha entrado en el gobierno de la diócesis, aunque no haya aun recibido la consagracion. Por razon de la jurisdiccion episcopal que ejerce, puede tambien convocarla el vicario capitular, y aun el vicario general del obispo, si para ello se halla investido de poder especial.

El obispo puede celebrar el Sínodo en cualquier lugar de la diócesis; pero ordinariamente debe preferir su iglesia catedral. Es importante preceda á la convocacion, la visita general de la diócesis, para que instruido el obispo de los abusos, excesos y malas costumbres que dominan en su grey, les aplique en el Sínodo el conveniente remedio.

Deben ser convocados al Sínodo: 1º el cabildo de la iglesia catedral, el cual debe ser invitado expresa v especialmente; siendo tan conveniente su asistencia. que se le puede compeler á ella, hasta por medio de censuras (1); 2º deben ser convocados, y estan obligados á concurrir, todos los párrocos y clérigos, beneficiados de la diócesis; pero no tienen esa obligacion los demas clérigos, sino es que se hava de tratar algun asunto en que tengan todos grave y directo interes; 3º deben ser tambien convocados, y no pueden excusarse de la asistencia, todos los regulares que sirven curatos, los cuales en esto y en todo lo concerniente á la cura de almas, están inmediatamente sujetos á la autoridad del diocesano; 4º los regulares exentos no estan obligados á asistir: débeseles empero invitar, si tal es la costumbre, y puede admitirseles, si voluntariamente se prestan á concurrir (2).

12. — Segun se notó arriba, duró por muchos siglos en la Iglesia la disciplina de reunir dos veces al año los concilios provinciales: y como estaba mandado que,

<sup>(1)</sup> La Sagrada Cong. del Concilio, apud Ferraris, verbo, Synodus, diaces, n. 25.

<sup>(2)</sup> Él órden de asientos en el Sínodo, es el siguiente : despues del obispo preside su vicario general ó el dean, si tal fuere la costumbre, como sucede en América, donde el vicario se sienta despues del dean, si no es canónigo, porque siéndolo ocupa el lugar de su prebenda : siguen los demas del cabildo por su órden; y á continuacion los vicarios foraneos; luego los párrocos segun su antigüedad en el beneficio parroquial; en seguida los otres beneficiados, y por último los demas individuos del Clero.

Hace á este propósito, la parte primera de la ley 6, tit. 8, lib. 1. Rec. de Indias, que dice: « Encargamos á » los arzobispos que cuando celebraren Concilios pro» vinciales en sus arzobispados, antes que los publisquen ni se impriman los envien ante Nos á nuestro » consejo de Indias, para que en él vistos se provea lo » que convenga, y no se ejecuten hasta que sean vistos » y examinados en él. » Y en efecto, ningua Concilio provincial vió la luz pública, ni se mandó ejecutar en América, sin que previamente se remitiese, para su exámen, al dicho Consejo supremo de Indias; conformándose los prelados americanos con la disposicion de una ley que sin duda creyeron justa.

Y en cuanto á la aprobacion, que díchos concilios deben obtener de la sagrada congregacion del Concilio, con arreglo á lo dispuesto en la cónstitucion Immensæ de Sisto V, los reyes cuidaban de elevarlos con ese objeto á la silla romana, despues de revisados en el Consejo de Indias. Así consta claramente de la ley 7, tit. 8, lib. 1. Rec. de Indias, que manda ejecutar y cumplir las disposiciones de los concilios Limense III y el Mejicano III, en la cual se leen estas palabras: « Por » cuanto.... se vieron en nuestro consejo de Indias, y » por nuestra órden se llevaron á presentar ante Su » Santidad, para que los mandase ver y aprobar, y tuvo » por bien dar su aprobacion y confirmacion.... »

11.—La tercera especie de concilios particulares, es la que se denomina Concilio episcopal, diocesano, y mas comunmente Sinodo Diocesano. La convocacion del Sinodo Diocesano, toca al obispo que segun derecho ha entrado en el gobierno de la diócesis, aunque no haya aun recibido la consagracion. Por razon de la jurisdiccion episcopal que ejerce, puede tambien convocarla el vicario capitular, y aun el vicario general del obispo, si para ello se halla investido de poder especial.

El obispo puede celebrar el Sínodo en cualquier lugar de la diócesis; pero ordinariamente debe preferir su iglesia catedral. Es importante preceda á la convocacion, la visita general de la diócesis, para que instruido el obispo de los abusos, excesos y malas costumbres que dominan en su grey, les aplique en el Sínodo el conveniente remedio.

Deben ser convocados al Sínodo: 1º el cabildo de la iglesia catedral, el cual debe ser invitado expresa v especialmente: siendo tan conveniente su asistencia. que se le puede compeler á ella, hasta por medio de censuras (1): 2º deben ser convocados, v estan obligados á concurrir, todos los párrocos v clérigos, beneficiados de la diócesis; pero no tienen esa obligacion los demas clérigos, sino es que se hava de tratar algun asunto en que tengan todos grave y directo interes: 3º deben ser tambien convocados, y no pueden excusarse de la asistencia, todos los regulares que sirven curatos, los cuales en esto y en todo lo concerniente á la cura de almas, están inmediatamente sujetos á la autoridad del diocesano; 4º los regulares exentos no estan obligados á asistir: débeseles empero invitar, si tal es la costumbre, y puede admitirseles, si voluntariamente se prestan á concurrir (2).

12. — Segun se notó arriba, duró por muchos siglos en la Iglesia la disciplina de reunir dos veces al año los concilios provinciales: y como estaba mandado que,

<sup>(1)</sup> La Sagrada Cong. del Concilio, apud Forraris, verbo, Synodus, disces, n. 25.

<sup>(2)</sup> El órden de asientos en el Sínodo, es el siguiente : despues del obispo preside su vicario general ó el dean, si tal fuere la costumbre, como sucede en América, donde el vicario se sienta despues del dean, si no es canónigo, porque siéndolo ocupa el lugar de su prebenda : siguen los demas del cabildo por su órden; y á continuacion los vicarios foraneos; luego los párrocos segun su antigüedad en el beneficio parroquial; en seguida los otros beneficiados, y por último los demas individuos del Clero.

en los diocesanos, promulgase cada uno de los obispos, y provevese la ejecucion y cumplimiento de los decretos de aquellos, se reunian tambien estos dos veces al año. A consecuencia del decadencia de esa primitiva disciplina, los padres del Sínodo VII general, se contentaron con prescribir su celebracion, una vez al año: disposicion que fué reiterada por el concilio general Lateranense, bajo Inocencio III. Y por último el Tridentino, deseando ver restablecido el uso de los concilios, mandó, bajo las penas impuestas por los sagrados cánones, que los provinciales se celebrasen al menos cada tres años: mas en cuanto á los diocesanos, no innovó la precedente disciplina, antes confirmó el precepto de la anual celebracion: Synodi quoque diacesana quotannis celebrentur: y esta es hoy la vigente disciplina, cuya observancia, siempre inculcada por la Iglesia, constituye uno de los mas sagrados deberes del ministerio pastoral.

En el Sínodo solo el obispo ó delegado suyo tiene voto decisivo: los demas concurrentes, incluso el cabildo de la catedral, solo tienen el consultivo: por consiguiente, ninguno otro suscribe, fuera del obispo (1). Débese empero conceder, á todos los asistentes con voto consultivo, el derecho de someter al Sínodo las indicaciones ó proposiciones que crean conveniente, y el de dar su dictamen en todos los asuntos que el obispo proponga á la comun deliberacion: y si bien, este no es estrictamente obligado á sujetarse á la opinion de la Asamblea, segun tiene declarado la congregacion del Concilio (2), debe adherirse, de ordinario, á la que tenga la conformidad de la mayor y mas sana parte de los congregados (3).

No es obligado el obispo á solicitar de Roma la apro-

<sup>(1)</sup> Benedicto XIV de Sinodo Diacesana lib. 8, cap. 2, n. 1. — (2) Apud Forraris verbo Synodus n. 42. — (3) Berardi injus ecclesiast. tom. 1, dissert. 1, cap. 4.

bacion de los decretos sinodales (1); pero si los remitiese, convendria esperar el resultado, para su ejecucion (2).

En el Sínodo Diocesano, se han de publicar las recientes constituciones pontificias, y declaraciones de las sagradas congregaciones; y unas y otras convendria se agregasen á las constituciones sinodales por via de apéndice (3).

Los decretos sinodales han de tener por principal objeto la reforma de abusos, la correccion de costumbres, el sostenimiento y restitucion de la eclesiástica disciplina, y lo demas que se crea necesario, segun las circunstancias y necesidades de las diócesis (4).

El Sínodo debe abstenerse de todo pronunciamiento ó decision, que parezca improbar alguna opinion, sostenida por Escritores católicos (5).

Las constituciones sinodales no espiran por la muerte, renuncia ó traslacion del obispo: conservan su vigor perpétuamente, á menos que sean revocadas por el ohispo ó Sínodos posteriores (6). Pierden, sin embargo, su fuerza, cuando no se las da cumplimiento por los que deben observarlas, con tolerancia del obispo: y tanto mas si, despues de recibidas, la deroga la costumbre contraria, pero una costumbre que, en cuanto al tiempo, cuente al menos diez años, y ademas vaya acompañada de los otros requisitos legales (7).

Las constituciones sinodales obligan a los clérigos y legos súbditos del obispo. A los regulares solo obligan las que versan sobre asuntos en que, segun los decretos del Tridentino (8) y posteriores constituciones

(8) Estos decretos se leen en los lugares siguientes: sess. 6, de ref.

<sup>(1)</sup> Gavanto, Barbosa y otros apud Ferraris loco cit. n. 47. — (2) La Sagrada Cong del Concilio apud Ferraris, loco cit. — (3) Benedicto XIV de Synodo lib. 5, cap. 2, n. 9. — (4) Idem lib. 6, cap. 1, n. 1 y sig. — (5) Idem lib. 7, cap. 27, n. 1. [— (6) Id. lib. 8, cap. 5, n. 1 y 2. — (7) Idem. ibi n. 8.

pontificias, estan sometidos á la jurisdiccion del diocesano: y en general, las que contienen disposiciones concernientes á la observancia de los sagrados cánones, decretos pontificios, y resoluciones de las sagradas congregaciones.

La actual disciplina exige, que se nombre en el Sínodo, cierto número de jueces, testigos y examinadores, que por lo tanto se llaman Sinodales. Entiéndese por jueces sinodales, los que por decreto del Tridentino (1), deben designarse en el Sínodo, para que desempeñen: en la diócesis, las comisiones y delegaciones de la silla apostólica. Quiso el Tridentino, que se nombrase en el Sínodo, cuatro ó mas de estos jueces. facultando al obispo, para que, con el consejo del Capítulo, provevese la vacante de los que falleciesen antes del siguiente Sínodo: y declaró que las delegaciones hechas por la silla apostólica ó por oficiales de la curia romana, en personas distintas de estos jueces, se debian tener como subrepticias y de ningun valor. Advierte Barbosa (2), sobre este decreto del Tridentino, que su disposicion no tiene, por lo comun, ningun. efecto, por descuido de los obispos, que generalmente omiten trasmitir á la silla apóstolica los nombres de los iueces designados: lo que tambien notó con sentimiento Benedicto XIV, en su obra de Synodo Diacesana (3). Asi es que, en sa constitución, quamvis paternæ de 22 de agosto de 1741, excitó la soficitud de los obispos, para que trasmitiesen á la silla apostólica. los nombres de dichos jueces sinodales, asegurándoles de su parte, que la silla apostólica no delegaria á otras personas el conocimiento de las causas.

cap. 4, sess 7, de ref. cap. 14, sess. 21, de ref. cap. 8, sess. 25, cap. 12 y 13 de regularibus.

<sup>(1)</sup> Sess. 25, de ref. cap. 10. — (2) Sobre el cap. 10 del Trid. n. 25. — (3) De Synodo, lib. 4, cap. 5, n. 6 y signientes.

Testigos sinodales se llaman los que son nombrados en el Sínodo, para que con diligente solicitud inquieran, en toda la extension de la diócesis, los abusos. excesos y corruptelas dignos de enmienda y correccion. v los denuncien fielmente en el siguiente Sínodo. Remonta, por lo menos, al siglo nono, el orígen de la disciplina de estos testigos sinodales, que ha sido sin duda muy recomendable en la Iglesia, y su observancia inculcada con frecuencia, como puede verse en la citada obra de Benedicto XIV (1); siendo por tanto muy digno de sentirse, que hoy solo se haga este nombramiento, por pura fôrmula. Los obispos han creido poder suplir esta falta, sea instituvendo vicarios foráneos con el encargo especial, de que hagan proliia v diligente inquisicion de los abusos reinantes en las parroquias, y los denuncien fielmente; ó por medio de las visitas de la diócesis, practicadas antes de la celebracion del Sinodo, en las que se instruyen, cual conviene, de los males que aquejan á la grey, para aplicarles, en el Sínodo, oportunos y saludables remedios.

Finalmente se denomina examinadores sinodales á los que se nombran en el Sínodo, para que, en union con el obispo, examinen á los que se presentan al concurso, para la provision de los beneficios parroquiales vacantes, con arreglo al decreto del Tridentino (2). Ordenó, pues, el concilio, con este motivo, que el obispo propusiese al Sínodo para su aprobacion, al menos seis eclesiásticos, maestros, doctores ó licenciados en teologia ó derecho canónico, ó bien otros clérigos seculares ó regulares; que creyese mas idóneos. Obtenida la aprobacion al menos de la mayor parte de los miembros del Sínodo, prestan los examinadores en su seno, si estan presentes, y si ausentes, ante el obispo ó su vicario general, el juramento prescripto

<sup>(1)</sup> De Synodo, lib. 4, cap, 3. - (2) Sess., 24, cap. 18.

por el Tridentino, de cumplir fielmente su cargo, omni postposita humana affectione. Mas en orden al examen, en el concurso dicho para la provision de las parroquias vacantes, mandó el Tridentino, se recibiese por el obispo ó su vicario general, asociado al menos de tres de estos examinadores, declarando irritas y nulas, las provisiones ó instituciones que se hiciesen en otra forma. De donde infiere Benedicto XIV (1), que si el examen se rindiese ante uno ó dos solamente de los examinadores sinodales, ó si concurriendo tres de estos, ó mas si se quiere, el obispo agregase otros examinadores no sinodales, designados por él, seria ilegal el concurso; y la colacion del beneficio parroquial, siendo hecha contra la forma prescripta por el Tridentino, adoleceria de manifiesta nulidad.

Con respecto al número de examinadores sinodales, es oportuno advertir, que prescribiendo el concilio el nombramiento, á lo menos de seis, no ha prohibido, antes ha indicado desear, se nombre un número mayor: y en efecto puede asi hacerse, con tal que, el número de los nombrados no exceda de veinte, como asegura Benedicto XIV (2), citando á Barbosa, haber declarado la sagrada congregacion del Concilio, por el temor que eligiendo mayor número, no recaiga la eleccion en personas menos escogidas ó idóneas.

El oficio de los examinadores dura hasta el siguiente Sínodo que debe celebrarse trascurrido el año, segun el Tridentino; y en la cual, segun el mismo, deben reelegirse aquellos ó nombrarse otros de nuevo (3), Mas si durante el año, falleciesen algunos de los examinadores, ó se ausentasen á paises distantes, de manera que existan menos de seis, podrá el obispo, con facultad que para ello tiene concedida por decreto de

<sup>(1)</sup> De Synodo, lib. 4, cap. 8, n. 2.— (2) De Synodo, lib. 4, cap. 7, n. 3.— (3) Sess. 24, de ref. cap. 18.

Clemente VIII, nombrar con aprobacion del capítulo de la iglesia catedral, los que faltasen hasta enterar el número de seis: bien que este nombramiento, segun el texto expreso de dicho decreto, solo dura hasta el vencimiento del año que va trascurriendo, para la celebracion del nuevo Sínodo (1). En cuanto á los otros no subrogados sino elegidos en el último Sínodo, la sagrada congregacion tiene declarado, dice Benedicto XIV (2), que existiendo seis, despues de vencido el año, conservan todos el cargo; pero si falleciese uno solo de ellos, espiran las funciones de todos. Por consiguiente, en este último caso, asi como en el otro de haber espirado va la subrogacion hecha, en virtud de la facultad concedida por Clemente VIII, solo queda al obispo la alternativa, ó de celebrar nuevo Sínodo, ó de solicitar de la congregacion del Concilio, la facultad necesaria para proceder al nombramiento de examinadores: facultad que siempre se concede, con la condicion de que se haga el nombramiento con el consentimiento y aprobacion del capitulo de la iglesia catedral.

En cuanto á los deberes de los examinadores sinodales, no se debe olvidar la severa prohibicion del Tridentino (3), sobre que no admitan cosa alguna con ocasion del examen, ni aun despues de recibido este; declarando reos de simonia, tanto á los que dieren, como á los que admitieren cualquier obsequio con ese motivo.

Ultimamente advertiremos, que exigiendo el Tridentino, la concurrencia de los examinadores sinodales, solo en el exámen del concurso para la provision de parroquias, es libre al obispo remitir á otros exa-

<sup>(1)</sup> Benedicto XIV, en su obra de Synodo, lib, 4, cap. 7, n. 7, cita el decreto de Clemente VIII. — (2) lbidem, n. 8. — (3) Dicha ses. 24, cap. 18.

minadores designados por él, tanto á los ordenandos, como á los que solicitan aprobacion ó testimonio de idoneidad, para administrar á los fieles el sacramento de la penitencia.

13. — Si bien, como advertimos en el artículo décimo, se concedió á la Iglesia Hispano-Americana, por especial privilegio de Paulo V, que los concilios provinciales pudiesen celebrarse de doce en doce años; en cuanto á los diocesanos, no ha sufrido alteracion la disciplina del Tridentino, que prescribe su anual celebracion. Verdad es. que Frasso (1) hablando de este asunto, afirma que en el arzobispado de Lima, por especial indulto de Gregorio XIII, se puede celebrar de dos en dos años el Sínodo Diocesano: mas nosotros. que hemos hecho especial estudio de los Sinodos celebrados, en la ciudad de los reves, por el ilustre prelado Santo Toribio de Mogrovejo, notamos que al fin del Sínodo 5, en la convocatoria para el siguiente (2), al hablar el Santo de ese privilegio, asegura, que solo fué concedido á su persona: nobis peculiari gratia et beneficio concessum est: y para que ninguna especie de duda quedase, á este respecto, repite lo mismo, en el exordio del siguiente Sínodo 6, añadiendo estas palabras, pro tempore quo fuerimus. No cabe, pues, duda, en que el privilegio á que aludimos, espiró con la persona de aquel venerable prelado de la ciudad de los reyes; y que por tanto se engañó Frasso, considerándole como privilegio concedido al arzobispado de dicha ciudad.

Los reyes de España, celosos de la conservacion del patronato y ámplias regalías de que estaban en pose-

<sup>(1)</sup> En su obra de Regio Patronalo Indiarum, tom. 2, cap. 93, n. 40.

<sup>(2)</sup> Véase la obra titulada Lima limata etc. que contiene la coleccion de los Sínodos de Santo Toribio, edicion de Roma de 1673, páj. 274 y 277.

sion, respecto de la Iglesia Americana, no solo mandaron por repetidas cédulas, como se notó arriba, que ningun concilio provincial se promulgase ni mandase ejecutar en América, sin que préviamente se sometiese al reconocimiento v exámen del Supremo Consejo de Indias; pero tambien hicieron extensiva esa disposicion á los Sínodos Diocesanos que acá se celebrasen. como consta de varias cédulas, á que se refieren v citan Villarroel (1) y Frasso (2). Posteriormente, empero. para evitar largas demoras, v en atencion á la mayor frecuencia con que suele celebrarse las Sínodos Diocesanos, dejando en su vigor lo mandado en órden á los concilios provinciales, se dispuso, que bastase someter los Sínodos á la revisacion y exámen de los vireves. ó presidentes y audiencias de la provincia respectiva: los cuales si encontraban, en las constituciones sinodales, alguna disposicion contraria al patronato ó jurisdiccion real, ó que encerrase otro inconveniente notable, debian mandar suspender toda ejecucion v cumplimiento, y elevar las actas sinodales al Supremo Consejo de Indias. Claro es, á este respecto, el texto de la segunda parte de la ley 6, tit. 8, de la Rec. de Indias, que dice : « Y en cuanto á los Sínodos Diocesa-» nos, tenemos por bien de remitirlos, como por la » presente los remitimos, á nuestros vireyes, presiden-» tes y oidores de las audiencias reales, en cuyos dis-» tritos se celebraren, para que los vean; y vistos, si » de ellos resultase haber alguna cosa contra nuestra » jurisdiccion y patronazgo real, ú otro inconveniente » notable, hagan sobreseer en su ejecucion y cumpli-» miento, y lo remitan á dicho nuestro consejo, para » que visto, se provea lo que convenga. »

Es digno de notar, que los obispos de América

<sup>(1)</sup> Gobierno eclesiástico parte 2, cuest. 19, art. 6. — (2) De regio patronatu Indiarum, tom. 2, cap. 93, n. 14.

creyeron justas y fundadas las mencionadas disposiciones de las leves á que se ha aludido, v como tales las obedecieron, absteniéndose de la publicacion y ejecucion de sus Sínodos, sin los requisitos que aquellas exigen. Y no se debe ocultar que, á veces, recibieron las constituciones de algunas de ellas, ciertas ligeras modificaciones ó correcciones, en puntos que parecian contrariar los derechos y regalías del Soberano. Puede leerse lo que, á este respecto, dice Frasso en su obra de Regio patronatu Indiarum (cap. 93, n. 42 v sig.); y el Señor Villarroel en la suya, titulada Gobierno eclesiástico pacífico (parte 2, cuest. 19, art. 6); donde este refiere entre otras cosas, que habiendo sido elevada al consejo de Indias, para su revisacion, el Sínodo celebrado por su inmediato predecesor el Señor Salcedo, se mandó publicar y ejecutar, con ciertas restricciones, que constan de la cédula Real dirigida á dicho obispo, fechada á 9 de julio de 1630; la que copia integra dicho Señor Villarroel, y nosotros tomamos de ella las siguientes palabras : « Os dov licencia y facul-» tad, para que hagais publicar, imprimir y guardar » el dicho concilio y constituciones sinodales de él, en » toda vuestra diócesis, excepto la constitucion de los » indios Guarpes de la provincia de Cuyo, y la del » arancel de los derechos de los curas, que en cuanto » á estas dos constituciones, es mi voluntad, se guarde » solamente lo que acerca de esto está dispuesto por » dos cédulas mias. » Nótese de paso, que en multitud de cédulas reales se mandó que los aranceles generales de derechos eclesiásticos, se formasen en los concilios provinciales, como se infiere de la ley 9, tit. 8, lib. 1, Rec. de Indias, que es el resúmen de dichas cédulas.

Sensible es en extremo que, en América, donde son tanto mas graves las necesidades espirituales, y tanto mas necesaria, por diferentes causas, la frecuente celebracion de Sínodos Diocesanos, se haya hecho tan poco caso de este punto tan importante de la disciplina eclesiástica, que son raros los obispos que las havan convocado una vez en su vida. Baste decir, con respecto à Chile, que desde 1561, en que se fundó el obispado de Santiago, cuvo primer obispo fué D. Rodrigo Gonzalez Marmolejo, solo cinco Sínodos se han reunido en este obispado; de los cuales solo existen los dos últimos, celebrados, uno por Fr. Bernardo Carrasco en 1688, y el otro por el Señor Dr. D. Manuel Aldai en 1763, sin que se tenga noticia alguna de las actas de los tres primeros (1); siendo todavia mas notable. que en el antiguo obispado de Concepcion, solo puede contarse el único celebrado en 1744, por el Señor Azua. Ningun obispo de América ha imitado el ejemplo del celosísimo Arzobispo de Lima Santo Toribio de Mogrovejo, que durante su gobierno, celebró trece Sinodos; de los cuales corren diez impresos en la obra titulada Lima limata, etc., dada á luz en Roma año de 1673.

Séanos permitido recordar á nuestros obispos, la doctrina del sábio Benedicto XIV, en un asunto que consideramos de la mayor importancia (2). El ilustre escritor, despues de reprobar la desenfrenada licencia (como él la denomina) de ciertos doctores que, contra el precepto expreso del Tridentino, han pretendido dejar al arbitrio de los obispos el tiempo prescripto para la celebracion de los Sinodos, afirmando unos que basta convocarlos, cada tres años, y otros que en esto se debe atender exclusivamente, á las circunstancias

<sup>(1)</sup> De dichos tres Sínodos, el primero fué celebrado en 1586 por el Señor D. Fr. Diego de Medellin; el segundo en 1612 por el Señor D. Fr. J. Perez de Espinosa; y el tercero en 1670 por el Señor D. Fr. Diego de Humanzoro. Las constituciones de estos tres Sínodos no existen hoy, ó al menos no se ha podido averiguar su paradero.

<sup>(2)</sup> Véase su obra de Synodo diœcesano lib. 1, cap. 6, n. 5.

peculiares de las diócesis, sin que pueda darse una regla absoluta y universal; censura en seguida la conducta reprensible de aquellos obispos que, por sola negligencia y olvido de su ministerio, omiten la celebracion del Sínodo, redarguvendo con mas severidad á los que habiendo gobernado la diócesis por muchos años, ni han pensado siguiera en obedecer el precepto del Tridentino. Estos obispos, añade, debieran recordar que á mas del reato de inobediencia, incurren en la pena de suspension del oficio, fulminada en el cap. sicut olim de accusationibus; bien que dicha pena no es lata sino ferenda. Ni se ha de oir, continúa, á los que para cubrir su propia desidia aseguran, que de intento y con prudente estudio, se abstienen de convocar Sínodos, para no introducir la confusion en sus diócesis con la contínua aglomeracion de nuevas constituciones; pues que: 1º no es menester se dicte, en cada Sínodo, nuevas constituciones, bastando inculcar la ejecucion de las antiguas; y 2º parece dificil, que en un tiempo, en que la disciplina eclesiástica se envejece v elude cada vez mas, hava una diócesis, que no necesite de alguna nueva constitucion, siquiera para corroborar las antiguas leyes, y resucitar las que han caido en completo olvido y desuso por la corrupcion de las costumbres.

Digno es de alto elogio, y merece especial atencion, el recomendable celo, con que los soberanos españoles cuidaron de promover en América, la frecuente celebracion de Sínodos, conforme á la disposicion del Tridentino. Véase, en prueba de ello, como se expresa la ley 3. tit. 8. lib. 1. de Indias: « Rogamos y encargamos á los obispos de nuestras Indias, que cumpliendo con lo dispuesto por el Santo Concilio de » Trento, convoquen y junten en cada un año, concimios sinodales en sus Iglesias, disponiendo las materias de su obligacion, de forma que se consiga el ser-

- » vicio de Dios nuestro Señor, y bien de sus súbditos.
- » Y mandamos á nuestros vireyes, presidentes, au-
- » diencias y gobernadores, que escriban todos los años
- » á los prelados de sus distritos, haciéndoles particular
- » memoria de lo referido, para que por todas partes

» tenga efecto lo que tanto importa. »

Apesar de cuanto hemos dicho, nos hacemos cargo de las graves dificultades que ofrece en la mayor parte de los obispados de América, la frecuente celebracion de Sínodos, va por lo muy dilatado de sus territorios, va por lo fragoso y pésimo de sus caminos, y los rios caudalosos que los cruzan, va en fin por la general escacez de clero, que hace tan dificil encontrar eclesiásticos, que subroquen las ausencias de los párrocos. Reconocemos por consiguiente, que tamaños embarazos pueden dispensar, hasta cierto punto, en la observancia del precepto del Tridentino: jamas empero, podríamos disculpar, ni aun con apariencia de justicia, á los obispos, que durante todo el periodo de su gobierno, tal vez muy largo, no reunen, una sola vez, el Concilio diocesano, ni tampoco á los que presidiendo diócesis, en las que quizá hoy no existe la gravedad de esos inconvenientes, difieren por muchos años, sin suficiente causa, el cumplimiento de tan sagrado deber.

## CAPITULO IV.

#### CONSTITUCIONES Y RESCRIPTOS PONTIFICIOS.

- Art. 1. Poder legislativo del Pontífice: constituciones pontíficias: sus varias especies. 2. Bulas y breves pontificios: nocion y diferencia entre aquellas y estos. 3. Modo de proceder en la espedicion de las constituciones pontificias segun la antigua y nueva disciplina. 4. Tres especies de rescriptos pontificios: nocion y apreciacion de cada especie. 5. Reglas relativas á los rescriptos sobre asuntos particulares. 6. Necesidad de la promulgacion de la ley: diferente práctica de los romanos Pontífices con relacion á la promulgacion de sus constituciones : dos opiniones acerca de la forma de la promulgacion: práctica actual en varias naciones, y la que se ha observado en América: lo que á este respecto corresponde à los obispos. 7. El plácito rejio ó supremo llamado tambien exequatur, y vulgarmente el pase necesario para la ejecucion de las bulas y breves pontificios: si ese derecho es esencialmente inherente á la soberanía temporal, y cual es su extension: términos en que lo han ejercido los soberanos españoles con arreglo à las leyes : decreto del gobierno de Chile relativo á este asunto.
- 1. Reconociendo todos los católicos, como dogma de fé, el primado de honor y de jurisdiccion, que el romano pontífice ejerce en la Iglesia universal; et ipsi in Beato Petro (como definió el Florentino) pascendi, regendi et gabernandi universalem Ecclesiam, a D. N. J. C. plenam potestatem traditam esse; no es lícito poner en duda, el ámplio poder de que se halla investido, para dictar leyes que obliguen á toda la Iglesia, y á todos los fieles sometidos á su obediencia. Poder legislativo que, como consta de la historia, ejerció el romano pontífice desde los primeros siglos de la Iglesia; y bastaría á demostrarlo el derecho canónico, que casi todo consta de los decretos pontificios, emanados en diversas épocas.

Las constituciones, por cuyo medio ejerce el romano pontifice la plenitud de su jurisdiccion en la Iglesia. son cartas escritas motu proprio, y dirigidas á la Iglesia en general, ó á cierta clase de personas contenidas en su seno. Varias denominaciones recibieron estas cartas. Por razon de los lugares adonde se dirigian se llamaban enciclicas ó sea católicas, tractorias ó sea tractatorias: las primeras no se enviaban á un lugar ó á personas determinadas, sino á toda la Iglesia, y á todos los fieles en general : las segundas tomaban el nombre á tractu vel circuitu; porque se enviaban á determinados lugares para la celebración de concilios. Por razon de la calidad ó condicion de las personas á quienes se dirigian, se denominaban clericales, diaconales, y episcopales: las primeras se escribian al clero en general: las segundas á los diáconos para prescribirles reglas en la administración de los bienes eclesiásticos, cometida á su cuidado; las últimas, llamadas tambien entronísticas, se escribian á los obispos por el pontifice recien electo para que le reconociesen por tal. ó tambien por los nuevos obispos á sus cólegas: v en estas cartas se contenia ademas la profesion de fé del nuevo pontífice ú obispo. Finalmente por razon de la materia ó asuntos de que trataban, se decia, denunciativas, declarativas, indicativas, pascuales, salutatorias y sinodales : las denunciativas contenian la denunciacion de algun herege ó infiel, para que los fieles se abstuviesen de comunicar con él, especialmente en las cosas sagradas; las declarativas la pública detestacion que hacia el sumo pontífice de alguna nueva heregía, expresando á veces el nombre de su autor, para que los fieles se apartasen de ella, y la mirasen con horror; las indicativas noticiaban ó indicaban á alguna persona eminente en santidad, á quien el pontífice habia creido justo beatificar ó canonizar con solemne decreto; con las pascuales prefijaba el papa el dia de la solemne celebracion de la pascua, asegurado antes por el obispo de Alejandría, en Egipto, del dia verdadero de la luna de Marzo, que servia de regla para la designacion de aquella solemnidad (1); las salutatorias contenian mútuos ofrecimientos y seguridades de amistad y adhesion, entre el pontífice y los obispos, ó entre estos unos con otros, apropósito para mantener y estrechar mas y mas, los vínculos de caridad y union cristiana; con las sinodales, en fin, se comunicaban los obispos la celebracion del futuro Concilio.

2. — Siendo hoy dia inusitada la mayor parte de las especies de epístolas mencionadas, solo puede servir su noticia para la mejor inteligencia del antiguo derecho canónico. Vulgares son al presente, las constituciones denominadas bulas, á causa del sello de plomo: las cuales ó contienen decisiones en materias de fé ó de costumbres, ó alguna gracia general, v. g. remisiones, dispensas, indulgencias, jubileos. Diferentes de estas son los breves, así llamados por la breve fórmula en que están concebidos, los cuales se sellan, en cera roja, con el anillo del pescador. Con respecto al tiempo en que comenzó á usarse, el anillo del pescador en los breves, y el sello de plomo en las bulas, solo diremos. que Polidoro Virgilio (2) hace ascender este uso, á los tiempos de Adriano ó Estevan III. Sin embargo la mas antigua bula en que aparecen grabadas, en la forma que hoy se acostumbra las imágenes de los apóstoles S. Pedro y S. Pablo, no es de fecha anterior al año de 1155, en el pontificado de Adriano IV. Mas la fórmula de sellar con el anillo del pescador no parece tan antigua: infiérese sí de la carta de Clemente IV á su sobrino Pedro Grosso, año de 1265, que va en el

<sup>(1)</sup> Véanse los cánones 25 y 26, dist. 3.

<sup>(2)</sup> Lib. 8, de Invent. verum. cap. 2.

siglo trece, usábase esa fórmula por el romano pontífice, cuando escribia á sus familiares, ó personas con quienes mantenia intimas relaciones. Hoy se escriben los breves, en latin, con estilo y caracteres limpios, en blancas v sutiles membranas, v se acostumbra espedirlos en negocios de poco momento, v. g. en las ordinarias dispensas, indulgencias, etc. ó tambien en otros negocios que se despachan favore passerum, no en la Cancilleria, sino en la Secretaria de breves, y se subscriben por solo el secretario. En los negocios empero de mas gravedad, que no se despachan favore pauserum, se usan las bulas con el sello de plomo pendiente de un hilo de cáñamo, en materias de justicia, y en las de gracia, el hilo es de seda, escribiéndose la carta pontificia, en membrana gruesa, con el antiguo estilo y caracteres góticos.

3. — No sin razon llamó Papiniano á la lev. virorum prudentum consultum (1); pues que para proceder con la debida madurez y cordura en asunto de tamaña importancia, cual es la formacion de las leyes, se consideró siempre, sobremanera oportuna, la detenida deliberacion y consejo de varones dotados de alta prudencia y sabiduría. Asi procedieron para dictar sus leyes, los mas recomendables principes, tanto gentiles como cristianos. De entre los gentiles, aduciré el ejemplo de Aleiandro Severo; el cual, segun Lampridio, no dictaba ley alguna, sin el previo consejo de veinte jurisperitos, y cincuenta de los mas sabios y eruditos varones. De entre los cristianos, se lee un monumento notable del Emperador Teodosio (en la l. 8. cod. de leg.), en el cual protesta, que jamas dará ninguna ley, sin la aprobacion del Senado, y de los proceres del sacro palacio. Igual cordura observó siempre la Iglesia en la formacion de sus leves : v no hablamos solo, de

<sup>(1)</sup> In leg; 1, dig. de leg.

las que dictaba en los concilios, que con tal motivo se reunian con frecuencia, sino tambien de las que publicaba fuera de esas asambleas sagradas; pues que sabemos que el obispo en los mas graves negocios relativos á la administracion de la diócesis, oia siempre el consejo de su clero ó capítulo (1); y del propio modo, en los negocios de la diócesis romana, el pontífice pedia el consejo del clero romano, y en los siglos recientes el de los que sucedieron en los derechos de este. Pero si se trataba de asuntos concernientes á la Iglesia universal, necesitábase entonces de un número mas respetable de consejeros : y hé aquí como se procedia. Durante los nueve ó diez primeros siglos, se reunia, para el exámen y discusion de los negocios, no solo á los siete obispos suburvicarios (seis fucron despues habiéndose unido al Portuense el de Santa Rufina) de la provincia romana, sino tambien á otros muchos obispos italianos sometidos de un modo especial al primado romano; y en tan augusta asamblea se discutian las decisiones que en seguida se proponian á la Iglesia universal. Optima manera de obrar, tratándose de cuestiones en materias de fé y de costumbres; pues que debiéndose consultar, para su decision, la antigua y apostólica tradicion, debian sin duda conservarla mas integra, las iglesias italianas, que fueron fundadas inmediatamente por S. Pedro y S. Pablo, ó por sus compañeros y discípulos; de las cuales, como de fuente purísima, fluyó hasta las mas remotas provincias, la primitiva doctrina de la Iglesia. No podia, empero, dejar de producir graves perjuicios, á las provincias italianas, la frecuente ausencia de sus obispos, con ocasion de discutir las constituciones universales. Por otra parte, habiendo de sancionarse, á la vez, nuevas constituciones sobre diferentes capítulos de disciplina gene-

<sup>(3)</sup> De his que funt à Prælat. cap. 4.

ral, no parecian tan oportunos los consejos de solo los obispos italianos, quizá exclusivamente adaptados á las costumbres itálicas, y no tan conformes á las circunstancias de otras provincias. Y hé aquí la razon porque. en los siglos décimo y undécimo, creveron mas conveniente los sumos pontífices, proveer de otra manera, al bien y utilidad de las iglesias, elevando el Colegio de cardenales al carácter de conseio suyo; en el cual se admitiese en primer lugar á los seis obispos suburvicarios, para conservar algun vestigio de la antigua disciplina, v se agregase á estos los presbíteros v diáconos. que administraban en la ciudad de Roma, los diferentes títulos eclesiásticos, v otros varones eximios elegidos de todo el mundo cristiano, los cuales hallándose versados en las costumbres de cada una de las provincias. indicasen en la asamblea, los acuerdos que creyesen mas útiles v oportunos : á lo cual aludia, sin duda, S. Bernardo (1) cuando decia: ¿ An non eligendi de toto orbe, orbem judicaturi? y por igual razon mandó expresamente el Tridentino (2), que, in quantum commode fieri poterit, se eligiesen los cardenales, ex omnibus christianitatis nationibus. Mucho condujo en verdad este nuevo arreglo, para que la dignidad cardinalicia, va por muchos títulos distinguida, se hiciera cada vez mas ilustre; por cuanto desde entonces se comenzó á considerar á los cardenales, como el Senado del sumo pontífice, y los mas preclaros miembros adictos á su persona, para el gobierno de la Iglesia universal (3).

Comenzaron por consiguiente los romanos pontífices á expedir sus constituciones, y hasta hoy las expiden, á menudo, previo el consejo de los cardenales. Siente á este respecto Pedro de Marca (4), con Belarmino,

<sup>(1)</sup> Lib. 4, de Consideratione cap. 4. — (2) Cap. 1, sess. 24 de ref. — (3) Cap. 27, vers. decet, de electione in 6. — (4) Lib. 1, de Concordia sacordotii et imperii cap. 9, n. 8.

Ator y la comun opinion, que si bien se cree necesario el consejo de los cardenales, no se requiere su asenso ó consentimiento; no teniendo por tanto otro efecto dicho consejo que el de emitir cada cual su dictámen, á presencia del pontífice, en pro ó en contra de la constitucion; y no ciertamente el de ejercer, en union con este, verdadera jurisdiccion. Por lo demas, parece indudable, que el pontífice debe conformarse, de ordinario, con el dictámen de la mayor y mas sana parte de los consejeros, no por que el voto de estos tenga la calidad de decisivo; sino porque siendo obligado por precepto divino, á promover y procurar la utilidad y mayor bien de la Iglesia, no procederia, a ese respecto, con la conveniente prudencia, circunspeccion y sabiduria, obrando en sentido contrario.

4. — Con el nombre de rescriptos, se designan, las cartas, en que los sumos pontífices respondian á los que preguntaban, consultaban ó suplicaban sobre cualquier materia. Para la conveniente instruccion en este asunto, necesario es distinguir tres especies de rescriptos.

Pertenecen á la primera especie, los que se pueden llamar cartas familiares, que el sumo Pontifice escribe, respondiendo á las preguntas que ciertas personas le dirigen, sea en razon de una estrecha amistad ó intima familiaridad, ó para pedirle consejo, como á un varon docto y piadoso, y animado de paternal caridad para con los fieles sus hijos. Con frecuencia se ofrecen ejemplos de estos rescriptos entre los antiguos. Era tal la solicitud y zelo pastoral de los primeros obispos en el gobierno de los negocios eclesiásticos, que, á menudo, se dirigian recíprocas consultas especialmente en las dudas de gravedad, dando á las respuestas que recibian la mayor importancia, y aun arreglándose á ellas en cuanto lo dictaba la prudencia: de esta clase son las cartas de S. Agustin, S. Cipriano, S. Basilio y

otros. Los mismos sumos pontífices no se decdeñaban de pedir á la vez consejo á algunos obispos : así Leon Magno consultó á Pascasino obispo Lilibeo sobre el ciclo pascual; y Siricio en la carta á la Iglesia de Milan, que se lee entre las de S. Ambrosio, dice : Optarem... ut vicissim discurrentibus litteris sospitatis indicio juvaremur vestro. Verdad es, que con mas frecuencia sucedia, que los otros obispos consultasen al sumo Pontífice, cuya prudencia, sabiduría y vigilancia pastoral, les inspiraba suma confianza.

Con respecto á estos rescriptos, importa observar, que carecian de fuerza obligatoria; pues ni el rescribiente tenia voluntad de obligar al interrogante, respondiendo mas bien por urbanidad que per autoridad; ni el que recibia el rescripto, habia intentado obligarse, sino solo consultar á un varon fiel y prudente, y no al sumo Pontífice considerado en su carácter de gefe su-

premo de la Iglesia.

La segunda especie comprende aquellos rescriptos, en los cuales, ó se confirma solamente el derecho general bastante claro en sí mismo, ó se explica el oscuro, ó se declara el dudoso, ó en fin se interpreta extricta ó latamente, con arreglo á la mente del legislador; ejerciéndose por tanto en ellos verdadera jurisdiccion. A esta clase de rescriptos se referia S. Agustin (1), cuando decia: Per Papæ rescriptum causa Pelagianorum finita est, totoque orbe post ejus damnationem damnati sunt, ac litteris Innocentii tota hac de re dubitatio sublata est. Son de la misma especie los otros dos rescriptos de Inocencio, dirigido el uno al concilio Cartaginense, y el otro al Milevitano.

Permitasenos detenernos en algunas explicaciones relativas á estos rescriptos. Varias cosas hay que considerar en ellos: la sentencia principal del rescripto ó

<sup>(1)</sup> Lib. 2, contra duas epístolas Pelagianerum cap. 3.

aquella parte en que se satisface al interrogante; su prefacion ó exordio; las razones en que se apoya la sentencia principal; otras razones ó especies que se suele aducir inconexas con el objeto del rescripto. Si se considera la sentencia principal del rescripto, es indudable que encierra fuerza obligatoria; pues tal es la intencion del sumo Pontífice al notificar autoritativamente al interrogante la decision que solicita; y aun el mismo interrogante en vano ocurriria á la autoridad del sumo pontifice, si crevese serle libre apartarse de las reglas que aquel le prescribiese. Empero todo lo que fuera de la sentencia principal contiene el rescripto, la prefacion, las razones que se aducen, y lo demas que se añade sin conexion con el objeto de él, nada de eso contiene fuerza obligatoria, segun la intencion del pontifice, ni puede decirse que pertenece sino al ornato de la oracion.

Para meior inteligencia de lo dicho, obsérvese cual era la práctica adoptada en la edición de los rescriptos. diferente sin duda de la que se usaba en la de las constituciones. Estas, como que eran dirigidas al bien público de la Iglesia universal, acordábanse, como se notó arriba, en la solemne reunion de los obispos de la provincia romana; y en los siglos recientes en el consistorio de los cardenales. Mas en los rescriptos que pertenecian, á menudo á causas particulares, y por consiguiente no eran de tanto momento, no intervenian sino los capellanes pontificios. Uno de estos examinaba el libelo interrogatorio, y hacia en seguida la relacion en la capilla ó colegio de los capellanes: oíase la sentencia del pontifice, y luego otro la redactaba exornando por supuesto la carta responsoria, en la cual lucia su elocuencia y erudicion, y á la vez sus doctrinas ú opiniones particulares. De estos capellanes hace mencion S. Bernardo (1); y es sabido que Gregorio IX co-

<sup>(1)</sup> Verbo capella et capellanus.

metió la compilacion de las decretales á S. Raimundo de Peñafor, á quien nombró su capellan. Acostumbrábase, en efecto, en la edad media de la Iglesia, que no solo el pontífice, sino tambien los obispos, los abades y los principes, tenian su capilla, á la cual se decia que se incorporaban todos los que dictaban ó escribian sus respuestas, denominándose por tanto capellanes, como lo demuestra Ducange en su Glosario (1).

Fácil es entender ahora, porqué en muchos rescriptos pontificios se leen, á menudo, fuera de la sentencia principal en que consiste su fuerza, ciertas ideas extrañas y tal vez chocantes y manifiestamente contrarias á la recta razon, especialmente en aquellos tiempos en que no ignoramos se cultivaba muy poco el estudio de la teología, de los cánones, ó siquiera el de una sólida filosofía. Pocos ejemplos nos bastará aducir en prueba de lo que vamos diciendo. En el cap. 2. de Translat. episcoporum, la principal sentencia del rescripto, consiste en declarar, que la traslacion de los obispos es reservada al sumo pontífice: no nos atreveriamos, sin enibargo, á aprobar la multitud de ideas que, para apoyar la decision, aglomera el redactor del canon, sobre la disolucion del matrimonio carnal comparada con la del matrimonio espiritual, no menos que sobre la disolucion de este, que asegura realizarse por la traslacion. Reconocemos cual es la autoridad del cap. 8, de Maj et obed. en cuanto atribuye al patriarca de Constantinopla la jurisdiccion que realmente le compete, señalándole al propio tiempo sus justos límites: nadie dirá empero, que tenga igual autoridad, en aquella parte en que sienta que los cuatro orientales patriarcas fueron prefigurados por Exequiel en los cuatro animales. Veneramos la sancion del cap. 8, de Consanguinit et affinit, en el cual se estableció que la

<sup>(1)</sup> Lib. de considerat. cap. 1.

consanguinidad v afinidad solo dirimiesen el matrimonio hasta el cuarto grado, corrigiendo el derecho antiguo, que extendia el impedimento hasta el séptimo: merece, sin embargo, la debida atencion, la razon aducida por el redactor del canon: quia quatuor sunt humores in corpore, qui constant ex quatuor elementis : ¿ Quién tampoco aprobará lo que en apoyo de la decision del cap. 3. de Presbut. non baptiz. etc., se añade por el redactor? « Oue no es generalmente ver-» dadero, ni respecto de los nuevos ni de los antiguos » sacramentos, que el bautismo sea el fundamento de » ellos. » Finalmente para omitir otros muchos ejemplos, sabido es va, que carece de autoridad jurídica el canon 24, de Cons., dist. 4, en la parte que decide ser válido el bautismo conferido solamente en el nombre de Cristo; por cuanto el romano pontífice no fué preguntado sobre ese punto, sino sobre la persona que administra el bautismo, á la cual se refiere la sentencia principal del rescripto, que sin duda tiene autoridad jurídica.

Los rescriptos de que hablamos, se denominan comunmente, constituciones particulares, porque aluden á hechos particulares, á la manera de sentencias pronunciadas sobre cuestiones de derecho: invisten sin embargo fuerza de leyes, si como tales son aceptados y se les da cumplimiento; ó si siendo insertados en el código general de cánones, se le promulga para la decision de casos semejantes; como se observa en el código de Gregorio IX compilado en su mayor parte de rescriptos de esta clase, para la decision de causas en el foro eclesiástico; á imitacion de los códigos teodosiano y justiniano, en que se compilaron los rescriptos de los emperadores.

La tercera especie de rescriptos, consta de aquellos que, sin atinjencia al derecho comun, conciernen solamente á los negocios de personas particulares; los cuales si otorgan beneficios, dispensas, remisiones, indulgencias, etc., se llaman rescriptos de gracia; y si pertenecen á la sustanciacion, tramitacion y decision de causas, se dicen de justicia. Respecto de unos y otros, es importante observar, que no son extensivos á casos semejantes, aunque concurra identidad de razon; pues que la voluntad del pontífice aparece limitada á la singular causa ó persona que motiva el rescripto.

- 5. Hé aquí las principales reglas aplicables à esta tercera especie de rescriptos :
- 1a Los rescriptos son perpetuos, esto es, no espiran por solo el lapso del tiempo, sino es que lo exprese el rescripto, porque participando de la naturaleza de la ley, son como ella perpetuos.
- 2a. Los rescriptos de justicia espiran por la muerte del concedente re integra manente, esto es si no hubiese precedido la contestacion ni la citacion: pero los rescriptos de gratia jam facta, no espiran con la muerte del concedente.
- 3a. Dos rescriptos de gracia espiran con la muerte del agraciado: no asi los de justicia que pasan á los herederos: la razon es porque los primeros son personales, y los segundos reales, en cuanto se refieren á la causa.
- 4a. Todo rescripto incluye la condicion tácita si preces veritate nitantur: de donde se infiere, que siendo
  la narracion falsa, ó si se calla alguna circunstancia
  que debe expresarse, el rescripto carece de efecto y se
  reputa nulo, por el vicio denominado de obrepcion en
  el primer caso, y en el segundo por el de subrepcion.
- 5ª. El rescripto sea de gracia ó de justicia, se ha de interpretar, de ordinario, estrictamente: porque siendo limitativo de la ordinaria jurisdiccion eclesiástica, se

compara al privilegio, y recibe como este estrecha interpretacion.

- 6a. En toda duda sobre la inteligencia de un rescripto, debe ocurrirse al derecho comun, siendo este la regla general, de la cual el rescripto es una excepcion.
- 7a. De dos rescriptos contrarios, debe estarse al primero, si en el segundo no se menciona aquel, porque hay la presuncion de la falsedad respecto del segundo: lo contrario debe decirse, si en este se menciona y revoca el primero.
- 8a. El rescripto particular deroga al general, porque se considera como excepcion de la regla.
- 6. Ya sea la promulgacion de la ley un constitutivo esencial de ella, de manera que sin la promulgacion no pueda existir ni llamarse ley, ya sea solo una condicion indispensable para que empiece á obligar; lo cierto es que no hay ley ninguna, que en algun sentido no se promulgue, ni nadie ha podido jamas creerse obligado á la observancia de la ley sin esa promulgacion: porque siendo aquella una regla, á la que los súbditos deben nivelar sus acciones, es imposible que esto suceda, cuando no puede conocerse dicha regla.

Hablamos ahora de la promulgacion de las constituciones pontificias, punto acerca del cual, no fué siempre uniforme la práctica de los romanos pontífices. En los primeros siglos de la Iglesia, cuidaban estos de remitir á las provincias remotas, por medio de eclesiásticos respetables, tanto los decretos de los concilios generales, como los que emanaban de la silla apostólica; ó al menos enviaban las epístolas decretales á diversos obispos, encargándoles las notificasen á las provincias vecinas; como sabemos haberlo practicado el papa Siricio, el cual respondiendo á las interrogaciones de Himerio de Tarragona, le ordenó denunciase sus decretos á los obispos de España; y lo propio se

lee haber practicado Inocencio con Exupero obispo de Tolosa, Zozimo con el obispo de Arles, y Leon Magno con el de Forli.

Fué solo hácia el siglo trece, en el cual se publicaron frecuentes anatemas contra personages poderosos, y aun contra los mismos príncipes, á quienes era peligroso notificar esas sentencias, cuando los sumos pontífices comenzaron á declarar, que bastaba publicar el decreto en Roma, fijándole en la basilica de S. Pedro y en otros lugares acostumbrados.

Suscitáronse, con este motivo, dos opiniones opuestas, entre los teólogos como entre los canonistas; sosteniendo los unos ser suficiente la promulgacion hecha en Roma, en la forma acostumbrada, para que la constitucion pontificia obligue en general á todos los fieles de las iglesias particulares y defendiendo los otros, ser ademas necesaria la promulgación hecha en las provincias de la cristiandad, para que la constitucion obligue á los fieles residentes en ellas. Los patronos de la primera opinion se fundan en que el sumo pontífice puede declarar suficiente la promulgacion hecha en Roma, puesto que el modo de hacerla es, en sentir comun. arbitrario al legislador: y por otra parte, consta ser la voluntad del pontífice, que sus constituciones asi publicadas obliguen á todas las personas á quienes se dirigen, lo propio que si á cada cual de ellas le fueran personalmente intimadas. Los que defienden la segunda, se apoyan principalmente en que no se puede creer obligados á la observancia de esas leyes, promulgadas solo en Roma, á los fieles de las diferentes provincias cristianas, mientras no se les hagan saber de un modo auténtico ó público, al menos por medio de sus respectivos obispos; pues que seria un error creer que, para inducir una obligacion cierta, bastara una noticia privada y meramente conjetural de la ley; cual seria la que solo se trasmitiera, por rumores, cartas privadas, ó semejan99

tes medios sujetos á multitud de errores y graves equivocaciones.

Prescindiendo del mérito especulativo de una v otra opinion, de las cuales la primera tiene á su favor mayor número de sufragios, mientras la segunda cuenta quizás con mayor probabilidad intrínseca en cuanto á la práctica y usos recibidos en diferentes naciones, el moderno canonista Legueux asegura (1) que en la Francia no se manda ejecutar ninguna de las constituciones pontificias, ad disciplinam spectantes, á menos que havan sido promulgadas en el mismo reino, y que aquella cláusula enserta en los decretos de Roma, quod publicatio Romæ facta sufficiat, se juzga de ningun efecto. Añade que lo mismo aseguran varios escritores. respecto de España, Béljica y otras naciones católicas: de donde se puede presumir, concluye, no ser la voluntad del pontifice, que sus leves obliguen en esas naciones sin dicha promulgacion.

Con respecto á Hispano-América, no creemos equivocarnos, si afirmamos como cierto, que todas las bulas ó breves pontificios, relativos á estas regiones, han sido aceptados, publicados y mandados cumplir, por especiales leyes ó cédulas reales expedidas por los soberanos españoles: deber que tambien han cumplido por su parte los obispos en los concilios provinciales y sínodos diocesanos. Y no solo las constituciones expedidas para la América, sino tambien las generales que de nuevo salian á luz, se ha acostumbrado á menudo publicarlas y mandarlas cumplir en nuestros concilios y sínodos americanos.

En cuanto á la parte que cabe á los obispos en la publicacion y ejecucion de las constituciones pontificias, no omitiré una importante observacion de Bene-

<sup>(1)</sup> Manuale compendium juris canonici, tom. 1, cap. 2, art. 3.

dicto XIV (1): « No siendo unos mismos, dice, en » todos los lugares, la índole, hábitos, costumbres, ni » aun los abusos y corruptelas dominantes, no pueden » todas las leves convenir á cada lugar y tiempo: asi » es que los decretos que exige hic et nunc el estado » de una diócesis, pueden ser para otra inoportunos y » hasta periudiciales. » Con arregio á esta doctrina, el citado pontífice recomienda á la solicitud y vigilancia de los obispos por el bien de su grey (2), que pudiendo suceder que la observancia de ciertos decretos de constituciones meramente disciplinares, envuelva graves inconvenientes, por especiales circunstancias que no pudo tener en vista el legislador, representen esos inconvenientes á la silla apostólica, con reverencia v sumision, manifestándose prontos á ejecutar lo que, con conocimiento de causa v madura deliberacion, acordase aquella definitivamente.

7. — Al hablar de la promulgacion de las constituciones pontificias, no debemos pasar por alto el plácito ó exequatur régio ó supremo, que segun las leyes y costumbres de diferentes naciones cristianas, se considera necesario y debe preceder á la publicacion y ejecucion de bulas, breves ó rescriptos pontificios. Premitiremos, á este respecto, algunas observaciones generales, y en seguida pasaremos á considerar el exequatur, tal como se practica en América, con arreglo á los usos y leyes vigentes.

Antes de todo, debemos desechar como falsa y errónea la opinion de los que enseñan, que la necesidad del exequatur se funda en un derecho esencial é inherente á la soberanía temporal. Si una asercion como esta se aceptara sin limitacion, se prodria excusar con justicia á los principes gentiles ó hereges, que oponen

<sup>(1)</sup> De Synodo diacesana, lib. 6, cap. 1.— (2) Dicha obra de Synodo, lib. 9, cap. 8, n. 3.

tenaz resistencia á la predicacion de la verdadera fé. ¿ Se necesitó acaso el plácito de los emperadores, para que los apóstoles promulgasen la ley evangélica é impusiesen à los fieles saludables preceptos de disciplina? Subieron al Solio los príncipes cristianos; y es fácil observar en la historia, que los que profesaron sinceramente el catolicismo, se preciaron siempre de ser obedientes y sumisos hijos de la Iglesia; ni se atribuyeron otras funciones, respecto de las leves eclesiásticas, que las de obedecerlas y emplear el poder que investian, en procurar su cumplida ejecucion. Solo hácia la época del gran cisma, que duró 50 años, hacen ascender algunos (1), la introduccion del exequatur, con motivo de la necesidad que habia entonces de examinar las bulas pontificias, para proveer la ejecucion de las que emanaban del papa que se consideraba legítimo, y desechar las que despachaban los antipapas. Por otra parte, si el soberano de una nacion no puede rever los actos emanados de las autoridades de otra nacion independiente, y si, como es constante, la Iglesia es una sociedad perfecta, esencialmente independiente en su jurisdiccion espiritual, parece no admitir duda lo que Gregorio II, escribia á Leon Isaurico: Ouemadmodum Pontifex introspiciendi in palatium potestatem non habet... sic nec Imperator in ecclesias introspiciendi. Creemos en consecuencia ilusorio ese decantado derecho, en cuanto se le considera como esencialmente inherente al poder temporal; y solo podemos admitirle como una concesion, al menos presuntiva y tácita, otorgada por el sumo pontifice.

Tanto menos podemos convenir en que el derecho del exequatur, pueda hacerse extensivo, en ningun caso, á las bulas dogmáticas ó relativas, á capítulos

<sup>(3)</sup> Antifebronio vindicado, tom. 4, dis. 12, n. 3.

esenciales de disciplina que tengan inmediata conexion con el dogma; ni sabemos que el sumo Pontifice le haya concedido, ni siquiera tolerado, sino en materias de mera disciplina, y especialmente con respecto a los rescriptos sobre negocios de personas particulares (1).

Pasando ahora á tratar del exequatur tal cual le han entendido y practicado los monarcas españoles, observamos: 1º que jamas pretendieron hacerle extensivo á las constituciones dogmáticas, ó en asuntos de disciplina general conexos con el dogma, como claramente se deduce, de la sola lectura de las leyes, que sobre la materia se registran en los códigos españoles; 2º que en el texto expreso de esas leves, leios de desconocerse la suprema independiente autoridad del sumo Pontífice. para dictar leyes y decretos, en negocios propios de su universal jurisdiccion en la Iglesia, al contrario se la respeta y acata debidamente, mandando que solo se sometan al exequatur determinados breves y rescriptos que, por la materia de que tratan, puedan contener decisiones, bien sea contrarias á los derechos y regalías de la soberanía temporal, ó que puedan hasta cierto punto alterar la tranquilidad pública, ó al menos introducir innovaciones perjudiciales ó inoportunas: v que solo envolviendo alguno de esos inconvenientes se los retenga y suspenda su ejecucion, entretanto se suplica sumisamente á su Santidad los revoque ó modifique. Léase, por ejemplo, la disposicion de la ley 2., tit. 9., lib. 1. de Indias, que se expresa así: « Y si vistos en él (supremo consejo de Indias) » fueren tales que se deban ejecutar, sean ejecutados, » y tenjendo inconveniente que obligue á suspender su

<sup>(1)</sup> En el Concordato de Nápoles con la santa Sede de 1818, se dejó en su vigor el regio exequatur en materias disciplinares. Véase à Salzano lezioni didirillo, canónico, ley. 6, lib. 1.

» ejecucion, se suplique de ello para ante nuestro muy

» Santo Padre, que siendo mejor informado los mande

» revocar, y entre tanto provea el consejo que no se

» ejecuten ni use de ellos. »

Y para que la súplica, que con arreglo á las leyes debe interponerse ante la silla apostólica en todo caso de retencion de breves ó rescriptos, tenga cumplido efecto, se mandó entre otras cosas por la ley 2., tit. 3, lib. 2. que el supremo consejo dé formal aviso al gobierno del Rey, de los que en él se retengan, para ejecutar la súplica á su Santidad.

Con respecto á las bulas, breves y rescriptos que deben someterse al exequatur, aunque las leves del título nono, libro primero de Indias, parecen exigir en general, para la ejecucion de cualquiera especie de letras pontificias que se despachen para la América, el previo pase del consejo supremo de Indias, que residia en España: sin embargo la mucho mas reciente lev 1. tit. 3, lib. 2, Nov. Rec. especifica en particular, qué clase de despachos y provisiones pontificias se han de presentar al consejo para su debida inspeccion y exámen; exceptuando de dicha presentacion, los breves de indulgencias, de dispensas matrimoniales, de edad. de oratorios, para ordenarse extra tempora, y otros de semejante naturaleza, respecto de los cuales solo exige se presenten á los ordinarios, eximiendo aun de este último trámite, los breves despachados por la penitenciaria.

Menester es, empero, añadir, que por cédula real de octubre de 1795, se mandó que ninguna persona particular pueda recurrir á Roma en solicitud de gracias que no sea de penitenciaria, sin haber obtenido permiso del consejo; en la inteligencia que no se dará el pase á los obtenidos en otra forma. Esta cédula se reprodujo y mandó observar, por decreto supremo del gobierno de Chile de 7 de diciembre de 1838, con de-

## LIBRO ISACÓFICO.

claracion de que lo dispuesto en ella debe limitarse á las solicitudes de personas particulares en ciertos casos en que no se trata de recabar de la Santa Sede disposiciones generales; y con la misma excepcion de las solicitudes que deben despacharse por la penitenciaria, respecto de las cuales se declara, no ser necesario obtener previamente el permiso del supremo gobierno, ni tampoco impetrar el pase de los decretos ó letras referentes á ellas (1).

(1) Hé aquí el texto integro de dicho decreto supremo, cual se lee en el Boletin, lib 8, n. 12. « Habiendo Hegado á noticia del gobierno que se han suscitado dudas acerca de la necesidad de obtener préviamente su permiso para ocurrir à la Santa Sede en ciertos casos en que no se trata de recabar de ella disposiciones generales; y deseando evitar los perjuicios, que una inteligencia errónea de lo ordenado á este respecto por las leyes, originaría á las personas que quizá á costa de crecidos gastos, obtuviesen de la Silla Apostólica concesiones, que despues les serian de ningun valor, con presencia de lo dispuesto sobre el particular en Real Cédula de 27 de octubre de 1793, y con acuerdo del Consejo de Estado, decreto: - Art. 1. No se concederá el competente pase á los decretos, bulas, breves ó rescriptos que á solicitud particular se hubieren obtenido del sumo Pontifice, ó de cualquiera autoridad ó establecimiento eclesiástico que existiere fuera del territorio de la República, si el gobierno no hubiese préviamente dado el necesario permiso para impetrarlos. - 2. Solo se exceptúan de ser presentados al Poder Ejecutivo para los efectos indicados, las solicitudes que deben despacharse por penitenciaria. - 3. Le dispuesto en el artículo primero no tendrá lugar hasta despues de pasado un año, contándose desde esta fecha, con respecto á las gracias ó dispensaciones obtenidas á consecuencia de solicitudes, que se hiciere constar haberse dirigido antes de hoy á la autoridad eclesiástica que las provevó.

# CAPITULO V.

#### LA TRADICION Y LA COSTUMBRE.

Art. 1. Nocion y necesidad de la tradicion. 2. Division de la tradicion en razon de su autor y de los objetos á que se refiere. 3. Sudivision de la tradicion relativa á las costumbres. 4. Diferencia entre las varias especies de tradicion. 5. Reglas para conocer si la tradicion es divina, apostólica ó eclesiástica. 6. Nocion de la costumbre: enumeracion y apreciacion de sus principales especies. 7. Condiciones necesarias para que derogue la ley contraria. 8. La ley abroga la costumbre contraria: casos en que tiene lugar la abrogacion: lo propio conviene á la costumbre respecto de otra costumbre que le es contraria. 9. Cómo se ha de probar la costumbre.

1.— A la manera que el derecho romano, se distingue el canónico, en escrito y no escrito, division que ya se explicó en el artículo sexto capítulo segundo de este libro. Comprendiendo, pues, el no escrito, la tradicion y la costumbre, nos ocuparemos de una y otra en este capítulo.

Tradicion en su sentido mas lato, es la doctrina escrita ó no escrita, trasmitida sucesivamente durante cierto período de tiempo. En sentido extricto designa la doctrina no escrita, sino enseñada en un principio de viva voz por su autor, aunque despues haya sido escrita ó insertada en los códigos. Con respecto, empero, á nuestro propósito, se entiende por tradicion, la doctrina ó preceptos que sin haberse promulgado por escrito, se anunciaron á los fieles solo de viva voz, y se han observado constantemente en la Iglesia, llegando hasta nosotros como de mano en mano.

Demuestran los teólogos la necesidad de las tradiciones sagradas para conservar la integridad y pureza de

la fé católica; y la Iglesia en sus concilios no dudó condenar el error de los hereges que las impugnan y desechan. El Tridentino, siguiendo las huellas de los concilios generales que le precedieron, en la sesion 4. definió: « Oue se contiene toda verdad v disciplina en » las tradiciones escritas y no escritas que los apóstoles » recibieron de la misma boca de Cristo, ó les fueron » dictadas por el Espíritu Santo, y se han trasmitido » hasta nosotros como de mano en mano. »

2. — Con respecto al autor, divídese la tradicion, en divina, apostólica y eclesiástica. La primera comprende todo lo que Jesucristo enseñó de viva voz á los apóstoles: á ella se refiere la institucion, materia v forma de algunos sacramentos, de los cuales no se hace específica mencion en los libros sagrados. La segunda trae su orígen de los apóstoles, los cuales inspirados por el Espíritu Santo, dieron de viva voz á la Iglesia saludables preceptos, é instituciones, tales son, por ejemplo, la observancia del domingo en lugar del sábado, el ayuno cuadragesimal, etc. La tercera es la que introducida en un principio por los pastores de la Iglesia, ó por los fieles, se ha trasmitido hasta nosotros á manera de ley, ó mas bien de perpétua costumbre : de esta clase es la relativa á la observancia de ciertas fiestas solemnes, á la abstinencia de maniares prohibidos en ciertos dias del año, al uso del agua lustral, etc.

En cuanto á sus objetos, la tradicion, ó mira á la fé, ó á los sagrados ritos, ó á las costumbres. La primera comprende ciertas verdades de fé, que solo de viva voz fueron enseñadas por Cristo á los apóstoles, y por estos á la Iglesia: v. g. la existencia del purgatorio, la perpétua virginidad de la Madre de Dios, etc. A la segunda pueden referirse las ceremonias en la misa, en la administracion de los sacramentos; y los sacramentales, tales como la consagración de iglesias y altares, la mezcla del agua con el vino en el sacrificio, etc: cosas todas que nos ha trasmitido la tradicion emanada de Cristo ó de los apóstoles.

3. — La tradicion concerniente á las costumbres puede dividirse, en universal y particular, en libre y necesaria, en perpétua y temporal.

La universal se extiende á toda la Iglesia: tal es, por ejemplo, la observancia de las fiestas solemnes de Pascua, de Pentecostes, etc. La particular se limita á una ó muchas Iglesias: de esta clase era, hácia el tiempo de San Agustin, la costumbre de ayunar en Roma el dia sábado.

La libre solo envuelve consejo, como la aspersion del agua lustral. Al contrario, la necesaria tiene fuerza preceptiva, como la celebracion de la pascua en el domingo siguiente á la luna catorce de marzo.

La tradicion perpétua no tiene limitacion de tiempo, como se ve, por ejemplo, en la santificacion del domingo. La temporal al contrario se limita á cierto tiempo: así leemos haberse observado en la Iglesia ciertas ceremonias legales, hasta que se hubo promulgado suficientemente el evangelio, para facilitar de ese modo la conversion de los Hebreos; que fué el objeto de la ley de los apóstoles, que prescribia la abstinencia de la sangre y del sofocado (1).

4. — Entre las mencionadas especies de tradicion existe una gran diferencia. La tradicion divina tiene la misma autoridad que la Escritura Sagrada: la razon es evidente, porque la palabra divina es siempre la misma, ora se nos trasmita por escrito, ó por tradicion oral. Las tradiciones apostólicas, concernientes al dogma, gozan tambien de infalible autoridad: no así las que solo miran á las sagradas ceremonias, ú otras instituciones apostólicas, que solo tienden al gobierno y buen régimen de la Iglesia y de los fieles; las cuales con justa

<sup>(1)</sup> Act., cap. 15.

causa pueden ser modificadas y aun suprimidas, como se observa, por ejemplo, en el bautismo que por institucion apostólica se administraba con trina inmersion; cuyo rito dejó de practicarse sin perjuicio del valor del sacramento; porque semejantes tradiciones solo estriban en la autoridad humana. Déhese decir lo propio con mas razon de las tradiciones puramente eclesiásticas, las cuales no tienen mas fuerza que las leyes humanas: son de este número, las tradiciones acerca de la observancia del ayuno en ciertos dias del año, de la celebracion de ciertas solemnidades, de la bendicion y aspersion con el agua lustral, etc.

5. — Hé aquí tres reglas, que pueden ministrar alguna luz, para discernir si la tradicion es divina, apostólica ó eclesiástica.

1ª Los dogmas de fé que la Iglesia universal recibe ó profesa como tales, los cuales, sin embargo, no constan explicitamente en los sagrados libros, vienen sin duda de la tradicion divina: lo propio es aplicable á cualquier otro objeto, que el unánime testimonio de los doctores de la Iglesia asegura pertenecer á dicha tradicion.

2a Las instituciones ó prácticas observadas constantemente en la Iglesia, cuyo origen no se encuentra en algun concilio ó decreto emanado del sumo pontífice; y que por otra parte, en razon de su materia ú objetos, se supone haber comenzado á existir despues de la muerte y ascension de Jesucristo á los cielos se atribuyen con suficiente fundamento á la tradicion apostólica.

3a Finalmente la tradicion que por su objeto y testimonios alusivos á ella, se supone introducida despues de la muerte de los apóstoles, se debe escer meramente eclesiástica: es decir, emanada de los pastores de la Iglesia sucesores de los apóstoles.

6. — La costumbre se define: « derecho no escrito

» introducido por un largo uso del pueblo, con consen-» timiento, al menos, tácito y presuntivo de parte del » legislador. » Esta definicion conviene á la costumbre que llaman juris, la cual no se ha de confundir con la que denominan facti, entendiéndose por esta, el mismo frecuente uso, ó la repeticion y frecuencia de actos de la comunidad ó su mayor parte (1).

Sin defenernos en la explicacion de varias divisiones menos importantes de la costumbre, v. g. canónica, civil, general, generalísima, especial, especialísima (2), diremos algo acerca de sus tres principales especies que son : costumbre præter legem, secundum legem, et contra legem.

La costumbre præter legem tiene lugar solo en los casos no decididos por el derecho, en los cuales constituye derecho nuevo á falta de otra ley, y obliga á manera de la ley tanto en el foro interno, como en el externo; porque como dice Santo Tomas: « Por los actos exteriores multiplicados se revelan los interiores de la voluntad y la razon: de aquí es, que cuando un

- (1) Contra el derecho civil español vigente entre nosotros, parece que no puede prevalecer la costumbre contraria. Hé aquí como se sexpresa el texto de la ley 11, tit. 3, lib. 3. Nov. Rec.: « Todas las leyes del Reino que expresamente no se hallan deroga» das por otras posteriores, se deben observar literalmente, sin
  » que pueda admitirse la excusa de decir que no están en uso....»
  Sin embargo, en el derecho canónico conserva su suerza la costumbre, y puede prevalecer contra las disposiciones de aquel, con tal que vaya acompañada de las debidas condiciones ó requisitos.
- (2) Costumbre canónica, dicen, es la que se introduce solo por los eclesiásticos, y tambien la introducida por los legos si la materia es espiritual, v. g la costumbre de ayunar ciertos dias, de observar ciertas festividades: civil la que nace del uso de los legos y su materia es temporal: generalisima la que se extiende á todo el mundo: general la que se observa en todo un imperio, reino ó nacion: especial la que está vigente en una ciudad: especialisima la que solo tiene lugar en un monasterio, colegio, etc.

acto se repite con frecuencia, parece nacer del juicio deliberado de la razon; y asi la costumbre se convierte en verdadera ley de la comunidad, que aprueba los actos repetidos del pueblo, é impone la obligacion de obrar en adelante en el mismo sentido. » Mas para que esta costumbre obligue se requiere, que sea introducida por todo el pueblo ó por su mayor y mas sana parte. con ánimo al menos interpretativo de obligarse, ó de producir una costumbre obligatoria con fuerza de lev: y es la razon, quia actus agentium non operantur ultra intentionem eorum. Así es que las costumbres que provienen de pura devocion del pueblo, no obligan ni tienen fuerza de lev. como son las de saludar á María Sma, en ciertas horas del dia, de oir misa en dias no festivos, de tomar ceniza el primer dia de cuaresma. el agua bendita al entrar en la iglesia, y semejantes usos frecuentados por la mayor parte del pueblo cristiano, por voluntaria devocion, los que por tanto no producen costumbre obligatoria. Requiérese ademas para que la costumbre obtenga fuerza obligatoria, la prescripcion legal, para la cual basta, en la opinion comun, el trascurso de un decenio (1).

Costumbre secundum legem es la que supone una ley preexistente, á la cual se conforma y la corrobora y confirma con el uso, ó la interpreta si es dudosa; uno y otro tiene en su apoyo terminantes textos canónicos (2).

<sup>(1)</sup> La ley 6, tit. 2, Part. 1, dice : « Fuerza muy grande à la costumbre, cuando es puesta con razon, así como dijimos, ca las » contiendas que los homes han entre sí, de que non fablan las » leyes escritas, puédense librar por la costumbre que fuese usada « sobre las razones sobre que fué la contienda, é aun ha fuerza de « lev.... »

<sup>(2)</sup> Notables son aquellas sentencias que pasan por axiomas canónicos: Moribus utentium leges ipsæ confirmantur. Consuctudo est optima legum interpres. Y la ley de Partida ya citada dice tambien: « Otro si decimos que la costumbre puede interpretar la ley,

Costumbre contra legem es la que está en oposicion con la lev; v es tal su fuerza que deroga la lev humana (1), pero no prevalece en ningun caso contra la divina ó natural; debiéndose calificar de abuso y corruptela toda costumbre contraria á esta leves. « La lev » natural y divina, dice Santo Tomas (2), procede de la » voluntad divina: no puede por consiguiente variarla

- » la costumbre que solo tiene su origen en la voluntad
- » humana; y de aqui es que ninguna costumbre puede
- » obtener fuerza de lev, contra la lev divina ó natural.»
- 7. Empero para que la costumbre derogue la ley contraria humana, es menester vaya acompañada de las siguientes condiciones : 1ª que sea razonable; 2a que tenga á su favor el sufragio de un largo tiempo; Ba que concurra la debida frecuencia de actos; 4ª que intervenga el consentimiento del legislador.
- 1º Segun la comun opinion fundada en el derecho (3), para que la costumbre derogue la ley, es menester que sea razonable, y será tal, si fuere laudable, útil y honesta, ó, como explica Reinfestuel (4), si no se opone al derecho natural, ni al divino, ni á la recta razon, ni á las buenas costumbres, ni presta licencia ú ocasion de pecar.

Puede considerarse la costumbre, en su principio, progreso, y prescripcion. Los que comienzan la costumbre, violando la ley, delinquen gravemente, á me-

<sup>»</sup> cuando acaesciese dubda sobre ella, que ansi como acostumbraron los otros de la entender, ansi debe ser entendida é guar-» dada.... »

<sup>(1)</sup> Cap. finali de Consuetudine; y la ley de Partida que dice así: « E aun ha otro poderio mui grande que puede tirar las leyes .» antiguas que fuesen fechas antes que ella, pues que el rei de la » tierra lo consintiese usar contra ellas tanto tiempo como sobre-» dicho es ó mayor. » — (2) Santo Tomas 1, 2, q. 93, art. 3, ad. 1.

<sup>(3)</sup> Cap. Cum tanto, 11, de Consuetudine, - (4) In tit. 4, de Consuctudine, n. 34.

nos que los excuse la dispensa, la necesidad, el grave perjuicio, etc. Los que la continúan despues de comenzada, son tambien reos de la violacion de la ley, bien que la infraccion no será tan reprensible. Pero si la costumbre prescribió ya contra ley no viola esta el que se atiene á aquella.

2º Para que la costumbre pueda derogar la ley, requiere el derecho, el trascurso de un largo tiempo: y como se juzga tal el de diez años (1), todos convienen en que este periodo es suficiente, para que se entienda abrogada la ley civil. Mas, en cuanto á la ley canónica, sostienen unos que basta asimismo el periodo decenal, mientras otros exigen el trascurso de cuarenta años. Los que defienden la segunda opinion, se fundan principalmente, en que la ley eclesiástica es un derecho de la Iglesia, que debe contarse entre las cosas inmuebles de ella, contra las cuales no se prescribe, como es constante (2), sino vencido el periodo de cuarenta años. Los defensores de la primera dicen : no se ha de admitir diferencia entre la lev civil v canónica. à menos que hava en contrario expresa decision del derecho; para abolir la lev civil por la costumbre contraria, basta el decénio como se ha dicho, y en el derecho canónico no hay, respecto de la eclesiástica, expresa disposicion en contra; luego el mismo periodo decenal es suficiente para la abrogacion de una y otra ley. Verdad es, añaden, que segun claros textos del derecho canónico, para prescribir contra los derechos y bienes inmuebles de la Iglesia, se requiere el tiempo de cuarenta años; mas esos textos no hablan por cierto de la prescripcion contra las leves eclesiásticas, que es cosa harto diferente: de otra manera se deberia decir. que exigiendo el mismo derecho (3) la prescripcion

<sup>(1)</sup> Cap. ult. de Consuetudine.

<sup>(2)</sup> Cap. ad aures, 6, cap. audistis, 15, de præscript. — (3) Cap. ad audientiam, 13, de præscript.

centenaria contra los bienes de la Iglesia romana, igual periodo se necesitaria para que la costumbre contraria pudiese derogar las leyes pontificias, lo que hasta ahora nadie ha soñado afirmar. Nos inclinamos á esta opinion con Reinfestuel (1) que la cree mas probable.

3º Los actos que concurren á la formacion de la costumbre, deben ser volontarios, externos, públicos, uniformemente ejercidos por la mayor parte del pueblo; no han de nacer de error ó ignorancia de la ley contraria; pero sobre todo deben ser continuados y repetidos con la debida frecuencia, quedando al arbitrio del juez, la decision de la mayor ó menor frecuencia, segun fuere la naturaleza de dichos actos; pues esta es la única regla que, á ese respecto, puede establecerse.

4º Requiérese, en fin, que el consentimiento del legislador apove la costumbre, porque sin él, ni la ley pierde su vigor, ni la costumbre por tanto puede prevalecer sobre aquella. Si interviene en favor de la costumbre el consentimiento expreso del legislador, queda de hecho abrogada la lev, sin que se requiera, en tal caso, el trascurso del decenio, ni otra ninguna condicion. Basta empero el consentimiento tácito, para que la costumbre, acompañada de las otras condiciones, abrogue la ley; entendiéndose por consentimiento tácito, el que realmente interviene, cuando el legislador sabedor de la costumbre, no la prohibe ni reprueba. pudiéndolo hacer. Y decimos pudiéndolo hacer, porque si á causa de improbar y resistir la costumbre, temiese que le habian de sobrevenir graves males, esa tolerancia forzada no probaria, antes excluiria el consentimiento, y por consiguiente, la costumbre, aunque revestida de los otros requisitos, no prevaleceria contra la lev.

<sup>(1)</sup> In lib. 1, Decret., tit. 4, de Consuetudine.

Aun en el caso que el superior ignore la existencia de la costumbre, creemos siguiendo la opinion, a nuestro juicio, mas probable, que ella investida como se supone de las debidas condiciones, obtiene siempre la misma fuerza contra la ley contraria; porque aprobando el derecho esa costumbre, se juzga que el superior le presta su consentimiento tácito (1).

8. — La costumbre puede ser abrogada ó revocada, por una ley expresa, como consta en el derecho canónico, y la razon es manifiesta; porque toda la fuerza de la costumbre viene de la voluntad al menos tácita del legislador; luego si este dispone lo contrario, cesa en consecuencia la fuerza de aquella.

Para juzgar cuándo ó en qué casos la ley abroga la costumbre, debe atenderse á las reglas siguientes: 1a la ley universal abroga la costumbre igualmente universal que le es contraria, aunque no haga mencion de esta, ni contenga cláusula derogatoria: la razon es clara, porque la costumbre universal no se presume ignorada por el legislador, el cual, por consiguiente publicando una ley contraria, se entiende que quiere abrogar aquella; 2º la ley universal no deroga la cos-

<sup>(1)</sup> Con relacion á las condiciones que deben acompañar á la costumbre, la ley 5, tit. 2, part. 1. se expresa así: « E tal pueblo ó la mayor partida del, si usaren diez ó veinte años á facer alguna cosa como en manera de costumbre, sabiéndolo el Señor de la tierra é non lo contradiciendo, é teniéndolo por bien puédenla facer, é debe ser tenida é guardada por costumbre, si en este tiempo mismo fueren dados consegeramente dos juicios por ella de homes sabidores é entendidos de juzgar... E otrosi decimos que la costumbre que el pueblo quiere poner é usar de ella, debe ser con de recha razon é non contra la ley de Dios, ni contra Señorfo, ni contra derecho natural, ni contra procomunal de toda la tierra del lugar dó se face, é debenla poner con grand consejo, é non por yerro, ni por antojo, ni por ninguna otra cosa que les mueva sino derecho é razon é pró; ca si de otra manera la pusiesen non seria buena costumbre, mas dañamiento dellos é de toda justicia.»

tumbre particular de un pueblo ó provincia, á menos que se haga mencion de ella, ó contenga cláusula deregatoria de cualquiera costumbre. Asi consta del cap. licet 1. de Const. in 6. donde se da esta razon : « Porque el papa ó legislador puede ignorar las costumbres especiales de los lugares, y se presume probablemente que las ignora, y por tanto no se entiende que las deroga por la nueva constitucion, si no es que expresamente lo declare; » 3º probable es, que la costumbre especial de un lugar ó provincia, no se deroga aun por ley especial dada para el mismo lugar, si no es que la ley contenga expresa cláusula derogatoria; 4º la ley universal ó la cláusula general derogatoria de la costumbre, v. g. non obstante quacumque consuetudine, no abroga la costumbre inmemorial, á menos que se haga expresa mencion de ella; por cuanto la inmemorial tiene mas fuerza y autoridad que las otras costumbres; siendo por tanto necesario que explícita y especialemente sea abrogada.

Mas no solo la ley, la costumbre puede tambien abrogar otra costumbre que le sea contraria, porque participando de todos los atributos de la ley, á la manera que á esta, le conviene tambien á aquella, el de abrogar la costumbre contraria. Débese sí notar, á este respecto, que la costumbre universal es abrogada por otra universal contraria: pero la particular no puede abrogar la universal, sino á lo mas suspender su efecto, en el lugar donde aquella se encuentra dominante y ha podido llegar á prescribir (1).

<sup>(1)</sup> La ley 6, tit. 2, part. 1. en órden á la derogacion de la costumbre dice: « E desátase la costumbre en dos maneras aunque » sea buena: la primera por otra costumbre que sea usada contra » aquella que era primeramente puesta, por mandado del Señor, » é con placer de los de la tierra, entendiendo que era mas su pro » que la primera, segun el tiempo é la sazon en que la usasen: la » segunda si fuesen despues fechas leyes escritas ó Fueros, que

9. — Cuando la decision de una causa pende de la costumbre, el que la alega en su favor debe probarla plenamente. Y para que asi se pruebe es menester, en sentir de los canonistas, que depongan acerca de ella, á lo menos, dos testigos contestes afirmando haber visto, á ciencia y presencia de muchos, la repeticion de actos y frecuente uso del pueblo, durante todo el tiempo necesario para la prescripcion de la costumbre. Pero si deponen de tiempo inmemorial, bastara, si testifican haber siempre visto y presenciado el frecuente uso ó costumbre de que se trata, y que eso mismo oyeron á sus mayores, sin que jamas hayan visto in oido que se practicase lo contrario.

Podriase dudar si el testimonio de un autor de nota, que afirma en sus escritos la existencia de una costumbre, constituye en esta materia suficiente prueba. No hay duda que, en el fuero de la conciencia, un testimonio tan respetable mereceria suficiente fé para obrar con prudencia, con tal que otros escritores no aseguren lo contrario; porque en este último caso, se necesitaria además, el sufragio de otros que apoyasen á aquel; ó al menos que su testimonio contase con otros adminiculos ó graves conjeturas, como muy bien nota Suarez (1). Mas con respecto al fuero externo, la asercion de que se trata, haria si una prueba presuntiva, como la hace la deposicion de un testigo fide digno; pero no ciertamente una prueba concluyente y decisiva.

<sup>»</sup> sean contrarios della ; ca entônce deben ser guardadas las leyes,

<sup>»</sup> ó el Fuero que fueren despues fechos, é non la costumbre an-

<sup>(1)</sup> Lib 7, de legibus, cap. 11, n. 8.

# CAPITULO VI.

#### DERECHO ANTIGUO.

- Art. 1. Observaciones generales. 2. Reseña y apreciacion de las principales colecciones de cánones de la Iglesia griega : derecho canónico de la Iglesia griega : derecho canónico actual de las varias sectas de griegos cismáticos. 3. Igual reseña y juicio de las principales colecciones de la Iglesia latina.
- 1. Ya explicamos arriba, en el artículo nono, capitulo segundo, la division del derecho canónico, en antiguo, nuevo y novísimo. El derecho antiguo, consta, segun alli digimos, de las antiguas colecciones de cánones, que estuvieron en vigor hasta la publicacion del decreto de Graciano; generales unas y recibidas en toda la Iglesia, y otras solo en diferentes Iglesias particulares. Para no exceder la brevedad que nos hemos prescripto, indicaremos solamente en este capítulo, las principales de esas colecciones, y con igual parsimonia hablaremos en los dos siguientes, de las partes que componen el derecho nuevo y novísimo (1). Empecemos por algunas observaciones generales acerca de las antiguas colecciones.

Fundada la Iglesia por Jesucristo, los apóstoles, primeros pastores y gefes de ella, usando de la explicita autoridad que les confirió el divino fundador, no solo se ocuparon constantemente en la predicacion del evangelio, en la administracion del bautismo, confir-

(1) Para una cumplida instruccion acerca de las fuentes ó lugares del derecho canónico, y especialmente acerca de la prolija y exacta historia de las colecciones ó códigos del mismo, recomendamos al jóven canonista, entre otros excelentes tratadistas, á Doujat. Pronotionum canonicorum libri quinque, y á Bartoli, Institutiones juris canonici.

macion, penitencia y los demas sacramentos, sino tambien en dictar saludables preceptos y estatutos para el buen gobierno y direccion de la Iglesia confiada á su cuidado; lo que ejecutaron, ya de viva voz cada uno en particular, ya en las diversas congregaciones que con ese objeto celebraron (1), especies de concilios que dieron la norma á todos los que desde entónces se han reunido en la Iglesia, ya en fin por medio de sus cartas, en las que inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron consignados importantes preceptos, relativos á la integridad de las costumbres y al órden de la disciplina.

Imitaron el ejemplo de los apóstoles los obispos sus sucesores, y tanto en sus respetables asambleas, que se denominaron sínodos y concilios, como en sus escritos luminosos, aclararon las dudas, explicaron las cuestiones, y decidieron las controversias, que con frecuencia se suscitaron en la Iglesia sobre puntos de fé y de disciplina: objetos en que siempre tuvieron la principal parte los obispos romanos, como sucesores de S. Pedro, empleando constantemente su autoridad suprema y vigilante solicitud, en la condenacion de las heregías, y la conservacion y reforma de la disciplina.

Aumentado así progresivamente el número de decisiones dogmáticas, estatutos y cánones disciplinares, principióse desde luego á sentir la necesidad de compilarlos en colecciones, que se llamaron códigos, á imitacion de las compilaciones del derecho romano.

<sup>(1)</sup> En el capítulo 3, art. 1, mencionamos las tres principales reuniones ó juntas que con diferentes importantes objetos celebraron los apóstoles segun consta en los hechos Apostólicos. Varios autores hacen ascender hasta ocho esas congregaciones ó concilios fundándose en los Hechos Apostólicos, y en monumentos de la historia eclesiástica.

Estos códigos se fueron multiplicando segun lo exigia la necesidad de los tiempos y lugares.

El método que los compiladores adoptaron en la redaccion de los códigos no fué siempre el mismo: observaron unos el órden de los tiempos, y otros el de materias. Los mas antiguos, cuando la multitud de cánones no era tan numerosa, juzgaron mas oportuno el órden de los tiempos; y los mas modernos aumentado ya excesivamente el volumen de los códigos, desechando el órden de los tiempos, adoptaron el de materias.

La misma inmensa multitud de cánones y lo estendido y numeroso de los códigos, produjo el pensamiento de subrogar, á las íntegras colecciones, los compendios ó breviarios, en los que á menudo se observaba el órden de materias. De aquí resultaron tres especies de colecciones: unas íntegras en las cuales nada se omitía; otras mutiladas en las que se copiaban literales fragmentos de los cánones, suprimiendo lo inútil ó innecesario; otras en fin, en que los colectores extractaban sustancialmente las sentencias de los cánones, sin conservar sus formales palabras.

Atendido el carácter de los colectores, debemos tambien distinguir dos especies de códigos: unos que gozaban de autoridad pública, y otros que carecian de ella. Los primeros eran mandados redactar por los obispos para el gobierno de sus diócesis, y se conservaban cuidadosamente en el archívo de cada iglesia. Los segundos eran escritos, sin autorizacion pública, por personas particulares, ó para su propia instruccion, ó en obsequio de los aficionados al estudio de la disciplina eclesiástica; y á veces los obsequiaban á las iglesias ú obispos, y venian quizá á investir autoridad pública.

Acostumbraban los obispos insertar en el código, que conservaban en el archivo de su iglesia, los cánones

LIBRO ISABÓN de los concilios generales, provinciales y nacionales. que llevaban consigo al regresar á sus obispados. No pocas veces se ingeria tambien en esos códigos, cánones particulares de otras diócesis, provincias y naciones: ó para que se tuviese noticia de las reglas que en aquellas regian, ó para adoptarlos y publicarlos en sus diócesis. Mas los particulares que, sin autorizacion pública, redactaban códigos de cánones, observaban las reglas que les agradaba, tanto en el método y órden de la redaccion, como en la eleccion de los cánones que en ellos insertaban.

2. — Con estos preliminares acerca de las colecciones de cánones en general, pasamos á ocuparnos, en primer lugar, de algunas de las colecciones pertenecientes á la Iglesia griega.

Puédese desde luego mencionar, entre las mas célebres colecciones griegas, la que dió á luz Cristoval Justelo con el título de, Código de la Iglesia universal: porque si bien solo contenia ese código los cánones de la Iglesia oriental, se le suponía aprobado en el concilio general Calcedonense (1), comprende pues dicha coleccion 207 cánones, á saber : 20 del concilio general Niceno (año de 305), 25 del Ancirano (315), 14 del Neocesariense celebrado en el mismo año, 20 del Gangrense (324), 25 del Antioqueno (341), 59 del Laodiceno (360), 7 del Constantinopolitano general (381), 8 del Efesino tambien general (431), y 29 del general Calcedonense (451). Incierto es el verdadero autor de esta coleccion.

Antigua es entre los griegos la coleccion que salió á luz con el nombre de Cánones apostólicos. Crevó el vulgo, que los cánones en ella contenidos, fueron dic-

<sup>(1)</sup> Berardi en el prefacio de su obra sobre el código de Graciano prueba latamente que el titulado Código de la Iglesia universal, o fué aprobado en el concilio Calcedonense.

ron en primer lugar los apostólicos, á continuacion los nicenos, y en seguida los demas consignados en los mas antiguos códigos, á excepcion de los del concilio de Sardica: se le agregaron 133 cánones del código africano vertidos al griego, y los del concilio constantinopolitano celebrado por Nectario y Teofilo Alejandrino, año de 394; y en fin las cartas canónicas de gran número de obispos griegos. Este puede llamarse el verdadero código general de la Iglesia griega, pues lo respetó y observó por largo, tiempo, y aun lo adicionó sucesivamente con nuevos cánones, como los del concilio Niceno seguado, y los del constantinopolitano bajo de Focio (1).

Hácia el año 860, Focio usurpador de la silla de Constantinopla, imitando el ejemplo de su predecesor Juan el escolástico, compuso un nuevo nomocanon, en el cual, con los cánones del concilio trulano, insertó los que él habia publicado contra S. Ignacio, á quien habia expulsado de la silla patriarcal. Adoptó en este escrito el órden de materias, anotando cuidadosamente sobre cada objeto, las modificaciones introducidas por leyes imperiales. Conocida á todos la ambicion y dañados intentos de Focio, su código no pudo menos de parecer sospechoso.

Iguales motivos que á Juan Escolástico movieron á Focio á redactar su nuevo nomocanon: uno y otro fué usurpador de la silla constantinopolitana, elevado á ella el primero por favor de Justiniano, y el segundo por el de Miguel: uno y otro pretendió captarse la

<sup>(1)</sup> El mismo estudio de los padres del Concidio Trulano en aceptar y publicar los cánques africanos, al propio tiempo que improbaban los sardicenses, era un fuerte indicio de su inclinacion al cisma, pues que las apelaciones á la silla apostólica que aprobaban los cánones de Sardica las rechazaban los africanos, fuera de que en los seguados se declaraba nulo el bautismo de los bareges, que aceptaba como válido la Iglesia Romana.

gracia del principe, redactando un código, en que la disciplina canónica apareciese fundada, mas bien en las leyes imperiales que en las reglas de la Iglesia.

Parece que con la coleccion de Focio cesó entre los griegos el prurito de redactar nuevos códigos. Los que escribieron despues de Focio, prefirieron interpretar su código y los otros mas antiguos, á la redaccion de otros nuevos: propósito que cumplieron Zonaras hácia el año 1120, y en seguida Balsamon, prefecto del archivo de Constantinopla, elegido despues por los griegos patriauxa de Antioquia, hácia el año 1170.

Omitimos como menos célebres los compendios ó epítomes de cánones de Simon Logotheta, que floreció en el siglo nono, de Alejo Aristino diácono de la Iglesia de Constantinopla, y de Constantino Harmenopoli. Diremos solo de estos códigos, que son casi en todo semejantes al Fociano, y como este redactados por escritores manchados con el cisma griego.

En general, con respecto á las colecciones griegas, debemos decir, que si bien su lectura puede ser muy útil y provechosa por la importancia de los monumentos eclesiásticos que en ellas se contienen, débense leer empero con la debida cautela y circunspeccion. Si los canones de ningun modo pertenecen á la causa del cisma, pueden citarse con seguridad: al contrario si en cualquier sentido, promueven dicha causa, ó se han de desechar absolutamente, ó al menos considerarlos como sospechosos de falsedad ó corrupcion.

Digamos en fin dos palabras acerca del actual derecho canónico de los griegos cismáticos. Cada una de las sectas que los dividen tiene su código especial; en el cual con parte de los cánones del derecho antiguo, aparecen compilados los decretos adaptados al espíritu y opiniones de cada secta. Entre los Nestorianes rige el que compuso el patriarca, Elias 1, y Elphed-Jasu su sucesor en la silla de Nisihi; entre los Jacohitas el de

Juan Berebreo primado de Oriente: entre los Coftos sujetos al patriarca de Alejandria, el de Macario presbítero de aquella Iglesia.

En cuanto á los Rusos, su Iglesia se rige por el derecho antiguo comun con el de los griegos: pero despues que se separaron del patriarca griego, forman parte de su derecho, los decretos de sus sínodos nacionales, y las constituciones de los principes. Ultimamente, suprimido el patriarcado de Moscovia por Pedro el grande en 1721, se instituyó el denominado Santo Sínodo, es decir, un Senado perpetuo bajo la direccion del emperador: y en esta última época se han dictado varias constituciones imperiales, que se hallan actualmente en vigor, y forman su derecho novísimo.

3. — Mas tarde que en la griega, comenzaron á redactarse en la latina, colecciones de cánones. Entre los mas célebres códigos de la Iglesia occidental puede contarse el antiquísimo que lleva el nombre de código de la Iglesia africana, compuesto, en el siglo quinto, de varios cánones de concilios celebrados en Africa. Contiene 133 cánones à los cuales se dice que suscribieron 219 obispos, en el concilio cartaginense del año 419, á que asistió S. Agustin y dos Legados del romano pontífice. Se agregó á dichos cánones, la carta del concilio africano al papa Bonifacio, el rescripto de Cirilo Alejandrino al concilio africano, un ejemplar de la fé de Nicea, y otra carta en fin del citado concilio al papa Cornelio. Este código es el que dijimos, en el anterior artículo, haber sido vertido al griego y recibido en el concilio trulano.

Ya se habian publicado dos versiones latinas de los cánones griegos, la una llamada Isidoriana, á causa de su autor que fué probablemente S. Isidoro de Sevilla, y la otra denominada *prisca* de fecha posterior á la Isidoriana, cuando apareció á principios del sexto si-

glo, la tanto mas aplaudida de Dionisio el Exiguo. monge oriundo de Escitia, versadisimo en los idiomas latino y griego. Residiendo en Roma, á instancias de Estevan, obispo Salonitano, vertió Dionisio al latin los cánones griegos, v los publicó en un volúmen. Comprende esta coleccion 50 de los cánones llamados apostólicos, 20 cánones nicenos, 24 anciranos, 14 neocesarienses, 20 gangrenses, 25 antioquenos, 59 laodicenos, 3 constantinopolitanos, 25 calcedonenses, 21 de los cánones sardicenses, y 138 de los cartaginenses. A ruegos de Juliano, presbítero de la Iglesia romana. reunió despues en un cuerpo, cuantas epistolas decretales pudo encontrar, que fueron las de ocho pontifices principiando desde Siricio hasta Anastasio, y publicó uno v otro opúsculo en un volúmen distribuido en dos partes: habiéndose añadido mas tarde por otra mano. á la segunda parte, las epístolas de otros seis pontífices.

En el mismo siglo sexto, hácia el año 570, cumplió igual propósito el famoso Martin, arzobispo de Braga, pues que crevendo defectuosas las versiones latinas hasta entonces publicadas, emprendió una nueva, que distribuyó en dos partes, comprendiendo en la primera todo lo concerniente á la disciplina clerical, y en la segunda la relativa á los legos. Incluyó en su coleccion, no solo los cánones griegos vertidos en la de Dionisio el Exiguo, sino tambien otros muchos tomados de los concilios bracarenses, toledanos, y aun africanos. No queriendo Martin salir en su coleccion de los límites de un epitome ó compendio, no conservó las palabras materiales de los cánones, contentándose con extractar las sentencias ó decisiones, en el mas conciso método que podia desearse : asi es que su coleccion, apesar de las muchas materias que comprende, no pasa de 84 capítulos.

A la misma época deben referirse dos opúsculos de cánones dados á luz en Africa, el primero hácia el año 550, por Ferrando diácono de la Iglesia de Cartago, y el segundo en el siglo séptimo por Cresconio, obispo africano. Merecen ambos, mas bien que el de colecciones, el nombre de breviarios ó compendios de cánones: uno y otro contiene á mas de los cánones africanos, otros muchos de las iglesias griega y española.

En el siglo séptimo salió á luz una antigua coleccion española muy correcta y notablemente enriquecida con los cánones de muchas iglesias, pues que, á excepcion de los apostólicos desechados como apócrifos, comprende los griegos de la version de Dionisio, los de un concilio particular de Constantinopla, los del efesino tercero general, los de ocho concilios africanos, de treinta y tres españoles, y de diez y siete galicanos, y las epístolas decretales de muchos romanos pontífices desde S. Dámaso hasta S. Gregorio el grande. La correccion y considerable aumento de esta nueva edicion, si no fué obra exclusiva de S. Isidoro, arzobispo de Sevilla, á quien muchos la atribuyen, á lo menos es probable, que se ejecutó bajo su direccion: debiéndose notar que esta coleccion fué recibiendo sucesivamente nuevas creces, particularmente con los cánones de los concilios españoles celebrados hasta fines del siglo séptimo. Esta es la famosa coleccion de cánones antigua y genuina, publicada en 1808 por la real biblioteca de Madrid.

Debemos ya decir algo acerca de la tan famosa coleccion denominada de Isidoro Mercador ó Pecador. Diferentes son las opiniones de los eruditos, tanto en órden al tiempo preciso de su aparicion, como acerca de la persona y nombre del autor (1). Lo que consta

<sup>(1)</sup> En cuanto al tiempo de su publicacion le asignan unos el aiglo séptimo y otros el nono: lo segundo parece mas probable, como latamente se prueba nella Introduziona 4 la jurisprudencia candaisa, por Giuzeppe Antonia Bruno. En cuanto 4 la parsona,

ya hasta la evidencia, es, que fué este un insigne impostor. Famosa, sin embargo, llamamos su coleccion, no solo á causa del general aplauso con que fue recibida en aquellos tíempos de profunda oscuridad, en que se creyó encontrar en las mercaderias de Isidono un precioso tesoro hasta entonces desconocido en la Iglesia, pero tambien por las acaloradas disputas é innovaciones que produjo.

Menester es, empero, decir, que se engañan mucho los que creen, que cuanto contiene la coleccion Isidariana lleva el sello de la impostura y falsedad. Tres clases de documentos antiguos débense distinguir con cuidado en ella. La primera consta de los que tomó el autor de Dionisio el Exiguo, cuales son las epistolas decretales de ocho pontífices desde Siricio hasta Anastasio, que son sin duda genuinas y merecen toda fé. La segunda comprende las que en su propio taller fabricó el impostor Isidoro, cuales son las 97 epistolas falsamente atribuidas á los sumos pontífices desde S. Clemente hasta S. Gregorio Magno, las falsas actas de un Sínodo romano, que se dice constaba de 116 obispos celebrado bajo de Julio Io, y las igualmente falsas de otros dos Sinodos romanos bajo de S. Simaco papa. La tercera consta de ciertos documentos falsos, pero no fabricados por Isidoro á cuya clase pertenecen la epístola de Clemente Io á Jacobo, vertida al latin por Rufino en el cuarto siglo, y las actas de un Sínodo romano que se dice haber convocado S. Silvestre papa, euyos cánones en número de 20, aparecen ya citados

la atribuyen unos á un tal monge Benedicto, otros á un Benito diácono Monguntino, otros á Isidoro, obispo Setubense, etc. No menos se disputa acerca de los epitetos de Mercador ó Pecador: dicen unos que el segundo es corrupcion del primero debida á los copistas: otros que alude al título que entonces se daban les obispos en sus cartas: N, obispo pecador.

en las colecciones del siglo séptimo anteriores á la de Isidoro.

Cuál hava sido el verdadero objeto de Isidoro al fraguar tantas imposturas, aparece de lo que constantemente vá cada paso se inculca en ellas. Tanto las falsas decretales, como las actas de los supuestos Sínodos romanos, tienden visiblemente, en la mayoría de sus decisiones, à restringir y enervar la autoridad de los Concilios provinciales, no menos que la que compete á los arzobispos, y á dificultar y poner mil trabas á las acusaciones y juicios criminales de los clérigos, y especialmente de los obispos. Infiérese de aquí, cuán torpemente se engañan, los que prevenidos contra la silla apostólica, no dudan afirmar, que Isidoro se propuso defender y extender con sus imposturas la autoridad de los papas; pues que si bien en muchas falsas decretales se recomienda v encarece la potestad pontificia, no fué este el propósito de Isidoro, ni la silla apostólica, cuyos derechos y preeminencias se apoyan en legítimos v evidentes monumentos, necesita el auxilio de los falsos.

Los capitulares de los reyes francos prestaron tambien materia, en el siglo nono, para la formacion de nuevas colecciones de monumentos eclesiásticos. Reunida bajo de Carlos Magno gran parte del imperio occidental, acostumbróse en su tiempo y en el de sus sucesores los reyes francos, convocar los Estados Generales del imperio, que eran una especie de asambleas mixtas, en las que reunidos los próceres con los obispos, dictaban de comun acuerdo, cuanto creian conveniente á la Iglesia y al Estado, y estas decisiones se denominaban *Capitulares*, por la forma de capítulos en que se solian redactar. Ansegiso, abad del monasterio de Fontainebleau, fué el primero, que cuidó de reunir los Capitulares, en una coleccion que publicó en 827, dividida en cuatro libros, que contenian las

leyes de Carlos Magno, y de Luis el Piadoso. Benito levita añadió á esta coleccion, en 845, otros tres libros, y de ambos se formó despues otra dividida en siete, á la cual se han hecho varias adiciones.

A fines del siglo nono Reginon, abad del monasterio Prumiénse, en la diócesis de Tréveris, compuso por órden de su arzobispo Rathbado, un nuevo código de cánones, titulado de ecclesiasticis disciplinis, que dividió en dos partes, tratando en la primera de las personas y cosas eclesiásticas, y en la segunda de la vida y costumbres de los legos. Adoptó Reginon en su coleccion, el método de Martin de Braga, ya prefiriendo el órden de materias al de los tiempos, ya en el modo de compilar los cánones, extractando solamente las sentencias ó decisiones, sin copiar las materiales palabras.

A principio del siglo once, Bucardo, obispo de Wormes, compuso para uso de su diócesis, una nueva coleccion de cánones, que dividió en 20 libros. Asegura Bucardo, en la dedicatoria, que le movió á emprender este trabajo, la gran confusion que habia advertido en los códigos de cánones. No parece, empero, haber llenado cumplidamente su objeto; pues no hizo mas que compilar, sin crítica ni discernimiento, cuanto se le presentó en la coleccion de Isidoro Mercador, y en la reciente de Reginon.

Salieron á luz en el siglo doce, dos colecciones de cánones, atribuidas generalmente á Ivon, obispo de Chartres; la una con el nombre de Panormia, voz griega que significa coleccion de reglas eclesiásticas; y la otra titulada Decreto. La panormia es mas sucinta que el decreto: créese que Ivon compuso primero aquella, y que despues la aumentó y publicó con el título de decreto. En una y otra coleccion reunió Ivon gran número de cánones conciliares, decretales pontificias, y leyes imperiales, pero tomado todo sin dis-

cernimiento, y con les mismos errores y defectos que se advierten en las de Reginon y de Bucardo: razon por la cual, no falta quien sostenga, que falsamente se han atribuido á Ivon, varon cuya eminente ciencia y crudicion son harto conocidas.

Hemos omitido en esta reseña multitud de colecciones que, ó yacen en la oscuridad, ó al menos obtuvieron menor celebridad que las mencionadas; pudiéndose contar entre estas, las de Hincmaro Rhemense, de Anselmo Lucense y de Gregorio Policarpo. Tampoco creemos necesario detenernos en las que solo contienen ciertas raglas pertenecientes á ritos y ceremonias eclesiásticas, á cuyo número pertenecen el Libro Diurno y el Orden romano; ni menos en las particulares compilaciones de cánones penitenciales; entre las cuales sobresalen las que tienen al frente los nombres de Beda, de Teodoro Cantuariénse, de Halitgario, y la que publicó Antonio Agustin con el título de Penitencial de la Iglesia romana.

## CAPITULO VII.

### DERECHO NUEVO.

- Art. 1. Observaciones generales sobre el Decreto de Graciano.
  2. Errores y correcciones del Decreto. 3. La voz Palea inserta al principio de varios canones de dicha compilacion. 4. Autoridad del código de Graciano. 3. Compilaciones de Decretales anteriores á la de Gregorio IX: su utilidad y autoridad. 6. Nociones generales accerca de las Decretales de Gregorio IX. 7. Autoridad de nerales decretales. 8. Breve reseña y juicio del Sexto de las Decretales, de las Clementinas, Extravagantes de Juan XXII, y Comunes.
- 1. Las colecciones de que se ha hablado en el apterior capítulo, constituyen el derecho capónico an-

tiguo, hoy inusitado y sin vigor. Vamos ahora a ocuparnos del derecho nuevo, vigente en el dia; y del cual
se usa en la escuela y en el foro, con la denominacion
de cuerpo der derecho camónico. Consta este de sais
partes, ó de sais colecciones de canones y decretales
con el órden siguiente: la coleccion llamada decreto
de Graciano, las Decretales de Gregorio IX, el Sexto de
las Decretales, las Clementinas, las Extravagantes de
Juan XXII, y las Extravagantes comunes; de cada una
de las cuales vamos a tratar con el mismo órden.

Fué Graciano natural de Chusi, en la Toscana, y se educó en Bolonia, donde vistió el hábito y profesó en la órden de S. Benito (1).

Compiló Graciano su coleccion siguiendo el órden de materias, sobre el modelo especialmente de las de Burcardo é Ivon, las que tuvo siempre á la vista, trascribiendo en la suya los monumentos y los aprores de aquellas; con la agregacion de cuanto pudo encontrar en varios volúmenes que yacian desconocidos en el archivo de su monasterio. Oscureció sia embargo la colección de Graciano á todas las precedentes, tanto por el mérito del estilo adaptado á la escuela, cuanto por el objeto que se propuso, y en parte desempeño, de conciliar los cánones que parecian contrariarse; si

<sup>(1)</sup> S. Antonio, Arzobispo de Florencia, impugna la zidicula fábula que hace harmanos uterinos nacidos de una muger adúltera, á los tres famosos escritores Graciano autor del Decreto, Pedro Lombardo, llamado el Maestro de las Sentencias, y Pedro Comestor, autor de la Pristoria escolástica. La distancia de los lugares donde se sabe que cada una de ellos nació, basta para destruir esta fábula. Graciano nació en la Toscana, Pedre Lombardo, en la pravincia de Milan, y Pedro Comester en la de Campania. Acasa se les llamó hermanos porque cada uno sobresalió en una de las tres principales ciencias eclesiásticas, Graciano en el derecho canónico, Lombardo en la teología, y Comestor en la Historia sagrada.

bien en la tercera parte de su escrito no cumplió ese propósito sino en dos ó tres lugares.

Salió á luz la coleccion de Graciano en 1151, habiendo empleado en su elaboracion el largo periodo de 24 años, es decir, deste 1127, hasta el dicho año de 1151.

Es importante observar, que no solo prestaron materia á la obra de Graciano, los cánones de los concilios generales y particulares, y las decretales pontificias genuinas ó supositicias, sino tambien el texto de la Sagrada Escritura, los escritos de los padres de la Iglesia, especialmente los de S. Gerónimo, S. Agustin, S. Gregorio Magno y S. Isidoro de Sevilla, los de otros escritores eclesiásticos, el cuerpo del derecho civil, el código Teodosiano, y los Capitulares de los reyes francos.

Dividió el autor su obra en tres partes principales. La primera consta de ciento y una distinciones, en las cuales trata señaladamente de las personas. Estas distinciones son como otras tantas secciones, títulos ó capítulos, que dividen los diferentes asuntos ó argumentos, y parece haberlas dado el autor ese nombre, porque distinguiendo cuidadosamente los diferentes tiempos y circunstancias, trabaja en conciliar los cánones, que á primera vista parecen contrariarse.

La segunda parte trata de los juicios eclesiásticos, y se divide en 36 causas. El nombre de causa, viene sin duda, de que en cada una de las secciones, se propone un hecho revestido de ciertas circunstancias, á manera de proceso, sobre el cual debe recaer la sentencia: y como cada una de esas circunstancias presta materia á diferente cuestion; de aqui la subdivision de las causas en cuestiones.

La tercera se titula, de consecratione, porque se trata en ella de las cosas sagradas y se divide en cinco distinciones, en las cuales se trata principalmente, de la consagracion de las iglesias, de la celebracion de la misa, de los sacramentos, y en especial de la eucaristía, la confirmacion y el baustimo.

2. — Por grande que fuese el aplauso con que se recibió el Decreto de Graciano, el cual andaba en manos de todos, y se enseñó por largo tiempo en la tan famosa entónces universidad de Bolonia, tan luego como tuvo lugar el renacimiento de las letras y el esmerado estudio de la antigüedad, se empezó á conocer los numerosos defectos y graves errores en que habia incurrido Graciano.

Como para escribir su obra no habia ocurrido á las verdaderas fuentes de donde debia tomar sus decisiones, contentándose con leer las recientes compilaciones, y especialmente las muy defectuosas de Burcardo é Ivon, segun arriba se notó, no es admirable incurriese con frecuencia en tan notables errores. Uno de los que se advierte á menudo en su obra, consiste, en atribuir á un autor lo que escribió otro; v.g. á S. Juan Crisóstomo la sentencia de S. Ambrosio, al papa Martino un canon de Martin Bracarense, á un concilio de Cártago lo que se decidió en el Calcedonense. No menos se engañó admitiendo como genuinas las apócrifas decretales atribuidas, en la coleccion Isidoriana, á los pontífices anteriores á Siricio. Oigamos como se expresa el sabio Antonio Agustin en sus excelentes diálogos (1) de Emendatione Gratiani: « Noto haber » errado con frecuencia Graciano, en los nombres de » los autores, ciudades, provincias, concilios. Son fal-» sas muchas veces las inscripciones: lo que perte-» nece á los concilios se atribuve á los romanos pontí-» fices, y los estatutos de un obispo á un concilio » general ó provincial. Se adjudican á S. Gregorio,

<sup>(1)</sup> Diálogo 1, lib. 1.

» S. Ambrosio, S. Agustin, Ó. S. Gerónimo, palabras y » sentencias, que ó jamas fueron proferidas, ó no » existen en los escritos de esos santos doctores. Otras » veces, si las inscripciones son verdaderas, no se repieren fielmente las decisiones: se corrompen las » sentencias, se las hace decir lo contrario ó se las » mutila...»

Descubiertos los errores del Decreto, se sintió la necesidad de poner mano á su enmienda v correccion: v esta empresa acometió el primero Antonio Demochares, doctor de la facultad de teologia en la universidad de Paris, publicando en 1540, una nueva edicion del Decreto, ilustrada con excelentes notas correctorias: v despues de este, ejecutó lo mismo Antonio Concio, el cual para mayor claridad, distinguió con números, cada uno de los cánones. Aventajó empero á los anteriores, el ya citado Antonio Agustin, en su recomendable obra de Emendatione Gratiani. Y por último los sumos pontífices Pio IV y V, deseando Îlevar á cabo, en cuanto fuese dable, la correccion del Becreto, eligieron con ese objeto cierto número de varones sábios á los que se llamó correctores romanos. Gregorio XIII que siendo cardenal obtenia, por su esclarecida ciencia, el primer lugar entre estos correctores, elevado al pontificado, hizo dar la última mano á la correccion, y la publicó por medio de su breve de primero de julio de 1580. Reconocen sin embargo los eruditos, que todavía resta mucho que enmendar en el Becreto, especialmente despues que, á fuerza de gran estudio y diligencia, se ha logrado sacar á luz, infinitos monumentos antiguos, que antes vacian en las tinichlas.

3. — Como en el Decreto de Graciano hay mas de cien capítulos ó cánones que llevan el título ó inscripcion *Palea*, es importante averiguar, cual sea el ver-

dedero sentido de esa voz, que tan diversamente ha sido entendida por diferentes autores.

Omitiende á este respecto varias opiniones destituidas, á mi ver, aun de la mas leve verosimilitud—(1), no faltan canonistas de nota, que atribuyen esa voz al nombre del escritor. Afirman que cierto discipulo de Graciano, nombrado Palea, ingirió en el Decreto los capítulos que llevan esa inscripcion, y acase para darles mayor autoridad añadieren, que el tal Palea habia sido cardenal. Pero como esta opinion careas de fundamento, no necesita tampoco de confutacion.

Creyeron otros haberse puesto la inscripcion Palea, á ciertos capítulos que tratan de asuntos leves, de poco ó ningun momento; los que por tanto no merecen mas aprecio que la paja en comparacion del trigo. Los que así opinan no parece sino que solo han oido nombrer esa voz, porque si hubieran leido los capítulos á que se refiere, habrian notado, que contiene asuntos de grave importancia relativos á la disciplina eclesiástica; tales y, g, como la continencia de los subdiáconos.

<sup>(1)</sup> Refieren v aceptan akrunos la siguiente fábula. Descando Graciano, dices, presenter su coleccion à Eugenio III, se valió à este fin de un cardenal, el cual queriendo apropiarse la gloria, que no le correspondia la ofreció al sumo pontífice como obra suya; lo cual sabido por Graciano se quejó ante Eugenio III de la injuria que le hacia el cardenal, y para convencer á este de mentira y perfidia. rogó al pontifice los hiciese comparecer á ambos á su presencia, y que se adjudicase la coleccion al que con mas exactitud expusiese el órden y contenido de los capítulos del Decreto, Aceptada la condicion por el cardenal, compareció uno y otro ante el pontífice el dia convenido: y habiendo empezado Graciano á recitar los capitulos del decreto, le interpeló el cardenal, que omitia algunos, á saber, los que sin noticia de Graciano habia ingerido aquel en el decreto y los relataba de memoria; á lo que se dice haber repuesto Graciano: Alienæ sunt istæ paleæ non ex meis granis: estas pajas no son de mis granos. De donde resultó que los capítulos anadidos por el cardenal se llamaron en adelante Palea pajas : publicó esta fábula Bartolo Capolla y no faltó quien la cremesa.

la simonía en la sagrada ordenacion, la vida y honestidad de los clérigos; por cuya razon algunos de ellos fueron trasladados á las Decretales de Gregorio IX.

Desechadas las anteriores acepciones, veamos, si es posible fijar, con suficiente probabilidad, el verdadero origen de esa voz. Antes de todo, menester es sentar con los correctores romanos, que los capítulos que llevan dicha inscripcion, no fueron escritos por Graciano, sino añadidos por otros escritores; pues que habiendo examinado aquellos sábios los códigos antiguos de Graciano, testifican haber encontrado uno, escrito con carácteres antiquísimos, en el cual se echa menos dicha voz, que en otros tambien muy antiguos aparecen poquísimas paleas, y en algunos, solo escritas al márgen. Parece pues, que los estudiosos del Decreto, advirtiendo las omisiones de Graciano, añadian al fin de la distincion ó cuestion. los capítulos que creian concernientes á la materia, y como á veces no podia tener cabida la insercion al fin de la distincion ó cuestion. los escribian al márgen con la nota post-alia, para significar, que se debian colocar despues de los capitulos de Graciano. Los libreros pues, ignorantes de los cánones, al copiar el Decreto, ingirieron entre los de Graciano, los capítulos que leian al márgen con la misma nota post-alia, que creian era la inscripcion de esos capítulos: y como, segun la costumbre, aquella nota se escribia con la letra P. agregándole un punto, y luego la voz, alia, para significar post-alia, unieron por su ignorancia las letras, de modo, que omitiendo el punto resultó la paladra Palia; la cual en seguida fué adoptada por todos, convirtiéndose el error en una especie de derecho. Esta es la conjetura que, con respecto á dicha voz, creemos mas fundada y verosímil.

4. — En cuanto á la autoridad del decreto de Graciano, erróneamente le atribuyen algunos fuerza de ley; de manera que, segun ellos, todo lo que en él se con-

tiene, debe considerarse como lev eclesiástica. Para que asi fuera, debian demostrar, ó que fué escrito con autoridad pública, ó que al menos despues de publicado, obtuvo legítima y competente aprobacion pública. Pero ¿quién no sabe, que Graciano, ni recibió ninguna especie de autorizacion pública, para un trabajo, que solo emprendió por su voluntad, y movido de su buen deseo de promover ó meiorar el estudio de la disciplina eclesiástica, ni que tampoco obtuvo su código, despues de publicado, la competente aprobacion. cual habria sido la del sumo pontífice? Verdad es, que aducen, á este respecto, el testimonio de Trithemio, el cual afirma haber aprobado el decreto Eugenio III. Pero ¿ cómo pudo suceder, que solo Trithemio que vivió trescientos años despues de Graciano, tuvíese esa noticia, que ignoraron los escritores coetáneos ó poco posteriores á este? pues que, como advierte Boecio Epo, ninguno jamás, fuera de Trithemio, hizo mencion de esa aprobacion, la que si existiera no la habrian silenciado los mismos que tan altamente aplaudian el decreto.

Objétase tambien, que en el breve de Gregorio XIII inserto à la cabeza de ese código, se encuentra un clarisimo testimonio de la aprobacion de la silla apostólica. Pero es evidente, que el sumo pontífice solo declaró en ese breve, el cuidado que se habia tomado, para que al fin saliese à luz el decreto debidamente expurgado y corregido, mandando se adopten diligentísimamente las enmiendas y correcciones sin alterarlas en nada: mas una sola palabra no se lee que indique formal aprobacion de él. Solo cuidaron los romanos pontífices, que una coleccion de cánones tan generalmente usada, se publicara tan enmendada y correcta, como fuese posible.

Para decidir pues, cual sea la verdadera autoridad del decreto, debemos referir cada uno de sus capítulos, à sus verdaderos autores, para que por las fuentes de donde se tomaron, se pueda medir su fuerza v autoridad respectiva. En una palabra: los capítulos en general del decreto no tienen mas autoridad, que la que tendrian fuera de esa coleccion; porque ni Graciano pudo añadirles otra autoridad, ni los sumos pontífices, como va se ha dicho, autorizaron ni aprobaron jamás el decreto. Por consiguiente, si se habla de las decretales pontificias, tienen sin duda la fuerza que les da la jurisdiccion universal del romano pontifice; si de los cánones conciliares, tendrán la autoridad propia del Concilio general, nacional, provincial ó diocesano, que los dictó; si de las sentencias de los santos padres, 6 de las opiniones de otros escritores, tendrán solo la que corresponde á sus escritos; y si del derecho civil. del cual tambien tomó Graciano multitud de disposiciones, no tendrán mas fuerza que la que pudieron darle los respectivos legisladores.

5.—A imitacion de Graciano y excitados por el universal aplauso que aquel se mereció, se aplicaron otros despues, á la compilacion de las decretales pontificias. El primero pues, que acometió esa empresa, fué Bernardo Circa, prepósito Papiense, y despues obispo Faventino: el cual cuarenta años despues de la publicacion del decreto, compuso una coleccion, que titulo, Breviarum extravagantium, por haber incluido en efla varias antiguas constituciones, que se escaparon á Graciano, y muchas otras recientes de fecha posterior al decreto, dictadas por los sumos pontífices hasta Clemente III. Consta de cinco libros y casi de los mismos títulos, que la coleccion gregoriana de que hoy usamos. Llámase esta la primera coleccion, y fué redactada sin autorizacion pública por el privado estudio de Berpardo: ni tampoco obtuvo despues ninguna aprobacion pontificia.

Doce años despues de publicada la coleccion de Ber-

nardo, dié à lux la suya Juan Valense, comprendiendo en ella, los rescriptos de Alejandro III, Lucio III, Urbano III, Gregorio VIII y Clemente III, à los que agregó las decretales de Celestino III, posteriores à la coleccion de Bernardo. Tampoco esta coleccion, que se llamó la segunda, invistió por si misma ninguna autoridad pública, pues que, como la primera, solo se debió al estudio privado de su autor. Dividióse tambien en cinco libros y casi en los mismos títulos, si bien mas concisos que tos de la primera.

Inocencio III en el año 1212, publicó la coleccion de sus decretales que con su expresa autorizacion, habia redactado Pedro de Benevento, notario apostólico, y la envió á los doctores y escolares de la universidad de Bolonia, ut eisdem (les dice) absque dubitationis scrupulo ati possitis, tam in judiciis quam in scholis. Esta se llamó la tercera coleccion; pero es la primera del derecho canónico, que sabemos haya sido compilada con autoridad pública. Como las dos primeras se divide en cinco libros, y casi en los mismos títulos que aquellas.

A imitacion de Inocencio III, Honorio tambien III hizo compilar sus propias constituciones, y las envió al doctor Tancredo, arcediano de Bolonia, quaterus eis (le dice) solemniter publicatis absque ullo scrupulo dubitationis utaris, et ab aliis recipi facias tam in judiciis quam in scholis. No importa indagar si Honorio se valió para este trabajo de Tancredo ó de otro: basta saber, que esta coleccion que llamamos la quinta, salió à luz con aprobacion del mismo Honorio.

Grande es sin duda la utilidad de estas cinco colecciones, no solo para conocer debidamente la antigua disciplina eclesiástica; pero tambien y principalmente para la acertada inteligencia de la que se aprobó ó de nuevo se introdujo en la colección gregoriana, per cuanto los asuntos contenidos en esta, reciben gran luz con la atenta lectura de aquellas; como fácilmente se convencerá, cualquiera que advierta, que la gregoriana fué formada de las antiguas colecciones, á excepcion de las decretales que expidió el mismo Gregorio IX, y otros pocos capítulos mas. Obsérvase, por ejemplo, que como S. Raimundo mutiló muchos capítulos que creia demasiado largos, al trascribirlos en su coleccion, no se entiende á veces bien, la especie ó circunstancias del hecho á que tal ó cual capítulo se refiere, pero todo se comprende exactamente, tan luego como se lee el capítulo íntegro en las antiguas colecciones.

Por importante empero que sea la utilidad de las antiguas colecciones, no por eso se les ha de atribuir fuerza de ley, sino es en aquellas disposiciones que se incluyeron en la gregoriana; porque Gregorio IX quiso, que solo se atendiesen y observasen las decretales contenidas en su coleccion, quitando toda fuerza obligatoria á las que en ella se omitieron.

6. — Publicada por Honorio la quinta coleccion, su inmediato sucesor Gregorio IX, dió á luz la suya, titulada gregoriana, porque con su mandato y autoridad la compuso S. Raimundo de Peñafort (1). Como en las cinco precedentes se habian insertado algunas decretales que contenian idénticas decisiones; otras entre si contrarias y que mútuamente se destruian; otras excesivamente largas que producian oscuridad y confusion; y como tambien se dudaba de la autoridad de otras que no existian en las colecciones. Para obviar estos inconvenientes acordó Gregorio IX la redaccion de su coleccion; en la cual omitidas las constituciones inútiles, ó que no hacian al propósito, nada se echase de

<sup>(1)</sup> S. Raimundo religioso domínico natural de Barcelona fué el tercer general de su órden: rehusó el arzobispado de Tarragona que le ofreciera Gregorio IX, y solo aceptó el título de Capellan y penitenciario de aquel pontífice.

1

menos, pero se evitase al propio tiempo la redundancia. Mandó, que de esta sola coleccion se hiciese uso, tanto en los juicios como en las escuelas; y que en adelante ninguna otra se diese á luz, sin autorizacion de la silla apostólica, come se lee en el proemio de ella, y se notó arriba.

Consta pues esta nueva coleccion, de las decretales contenidas en las cinco primeras; de algunas que no fueron incluidas en aquellas; y de no pocas que habia expedido el mismo Gregorio. Adoptóse en ella el método de las primeras, y se la dividió en cinco libros, y cada libro en sus respectivos títulos. En cuanto á la distribucion de los capítulos en cada título, S. Raimundo ateniéndose al órden de los tiempos, colocó en primer lugar, los capítulos que tenian, ó creyó que tenian un autor mas antiguo; reservando por consiguiente en cada título, el último lugar á las decretales de Gregorio IX.

Trata el primer libro de las Decretales, de las constituciones y otras especies de derecho, y de los diferentes jueces que conocen en las causas eclesiásticas. civiles ó criminales. El segundo explica el órden general de los juicios eclesiásticos, sean civiles ó criminales. El tercero determina el objeto de los juicios, es decir. las obligaciones de los clérigos, y multitud de asuntos concernientes al clero. El cuarto trata de los matrimonios, de donde traen su origen las causas de los legos, que con mas frecuencia se someten á los tribunales eclesiásticos. El quinto comprende todo lo concerniente á los juicios criminales, la forma de acusar, los delitos, penas, etc. Los cinco libros se dividen en 185 títulos, y cada título en capítulos, cuyo número asciende á 2,982, y los capítulos mas largos, en párrafos (1).

<sup>(1)</sup> Los canonistas suelen indicar el órden y materia de los cinco T. I. 8

7. - Habiéndose compuesto y publicado la coleccion gregoriana con autorizacion de Gregorio IX, el cual tambien prescribió, como se notó en el precedente artículo, que solo se pudiese hacer aso de su coleccion, y no de las antiguas, tanto en los juicios como en las escuelas, es indudable, que se halla investida de todo el vigor y fuerza obligatoria de una lev universal, promulgada por autoridad competente, y como tal fué recibida en la Iglesia, y sus decisiones puestas en observancia en las naciones católicas: pero especialmente en los dominios de España, donde no solo los tribunales eclesiásticos en las causas de su competencia, sino tambien los civiles, en casos no previstos por la ley nacional, se han adherido estrictamente en el conocimiento y fallo de las causas, al texto de las Decretales.

Tal es la equidad y sabiduría del código gregoriane, que si bien, apenas nacido el protestantismo, no cesó Lutero de declamar enfurecido contra él, llegando al extremo de arrojarlo públicamente á las llamas, en presencia de gran número de espectadores, no pudo conseguir, que en Vitenberga, silla del protestantismo, donde habia acabado con la religion extélica, se dejase de explicar en la universidad con asistencia de numerosos oyentes. Y no es menos digno de atencion lo que, á este respecto, advierte Doujat (1), y el moderno Lequeux (2), á saber, que los protestantes de Alemania é Inglaterra juzgan y deciden las causas pertenecientes á la jurisdicción eclesiástica, no por las leyes civiles, sino con arreglo al derecho introducido por las Decretales.

Tratándose empero de la observancia de ciertos ca-

libros con el siguiente versículo: Judex, Judicium, clerus, connubia, crimen.

<sup>(1)</sup> En su Historia del derecho canónico parte 2, cap. 15. — (2) Manuale compendium Juris canonici parte 2, cap. 3, art. 2.

pítulos de las Decreteles, débese examinar con cuidado, si están en armonía con el uso y práctica generalmente recibida, ó si deben considerarse derogados por la costumbre contraria. Menester es tambien atender á las vicisitudes que, con posterioridad, han tenido lugar en la disciplina eclesiástica, no menos que á las innovaciones introducidas por concordatos celebrados con la silla apostólica.

8. — Despues de la coleccion gregoriana, salieron á luz sucesivamente, gran número de decretales pontificias, las que al fin compiló y publicó Bonifacio VIII en 1298; y queriendo que su colección se considerase como una agregacion á las decretales gregorianas la título el Sexto libro de las Decretales: si bien como aquella se divide tambien esta, en cinco libros y sus respectivos títulos, Compiló en ella Bonifacio VIII, no solo las decretales que Gregorio IX expidió despues de su coleccion, sino tambien las de otros pontífices que gobernaron despues de Gregorio, y las que el mismo Bonifacio habia publicado. Pero como no tuvo á bien compiler sin distincion todas las decretales publicadas en el periodo indicado, sino que desechó muchas, y modificó otras, debió mandar, como lo hizo, que en adelante no se hiciese uso de las decretales suprimidas ó modificadas, ni se recibiese otras fuera de las contenidas en este sexto libro. Envió Bonifacio ejemplares de su coleccion á las mas famosas universidades de Europa.

Clemente V que sucedió á Bonifacio despues de Benedicto XI, habia compilado tambien sus propias constituciones expedidas en el concilio Vienense y fuera de él: pero habiendo fallecido antes de promulgarlas, Juan XXII su sucesor, instruido de la intencion y voluntad de su predecesor, dió á luz esa coleccion, distribuida como las anteriores en cinco libros con sus correspondientes títulos. Las decretales contenidas en

esta coleccion, se denominaron *Clementinas*, en atencion á su autor. Acerca de su autoridad, ninguna duda cabe, habiendo sido publicadas por la silla apostólica.

Finalmente salieron á luz, con el nombre de Extravagantes, otras dos colecciones. La primera contiene las decretales de Juan XXII, distribuidas en títulos, y se denominan Extravagantes de Juan XXII. La segunda, las de varios pontífices hasta Sixto IV, que ascendió á la catedra de S. Pedro en 1471. Divididas tambien estas en cinco libros, v estos en títulos, llevan el nombre de Extravagantes comunes; porque no fueron expedidas por uno solo, sino por varios romanos pontifices. Unas votras en fin se llaman Extravagantes, porque habiendo sido compiladas por personas privadas, sin autorizacion pública, parece que en cierto modo vagan fuera del cuerpo del derecho canónico: si bien no dudándose haber sido expedidas por los pontífices á quienes se atribuven, parece claro, que se las debe conceder la misma autoridad que á las demas decretales.

Hemos concluido la breve reseña que nos propusimos hacer de las seis partes del cuerpo del derecho canónico, que constituyen el derecho nuevo. Sobre cada una de ellas, se ha escrito numerosos comentarios de mas ó menos mérito; entre los cuales sobresale el de Fagnano, tanto por la claridad de la exposicion, como por la solidez y profundidad de la doctrina.

### CAPITULO VIII.

#### DERECHO NOVISIMO.

- Art. 1. Nocion y Juicio de dos colecciones tituladas, Séptimo de las Decretales: apreciacion de diferentes compilaciones de bulas pontificias. 2. Concilio general de Trento, su convocacion, celebracion, aprobacion, y materia desus decisiones: su promulgacion y recepcion en las naciones católicas, y especialmente en América. 3. Reglas de la Cancilleria: su observancia en América. 4. Breve relacion de las congregaciones de Cardenales, y sus respectivas atribuciones. 5. Autoridad y fuerza de sus decretos, en general, y respecto de América. 6. Orgnizacion y asuntos de que conocen los tribunales de la Cancillería Dataria y penitenciaria Romanas: sus relaciones con la Iglesia Americana. 7. Concordatos.
- 1. Consta el derecho novísimo de que vamos á ocuparnos en este capítulo, de las constituciones pontificias que salieron á luz despues del cuerpo del derecho, de los cánones y decretos del Tridentino, de las reglas llamadas de la Cancillería apostólica, de las declaraciones de las congregaciones de cardenales, y de los concordatos celebrados con la silla apostólica.

Constituye la última parte del cuerpo del derecho la coleccion llamada, Extravagantes comunes, la que, segun dijimos arriba, consta de las decretales de varios pontifices hasta Sixto IV, que ascendió al trono pontificio, en 1471. Desde esa fecha no se pensó en otra nueva coleccion, hasta Gregorio XIII, el cual cometió á varios hombres doctos, la del séptimo de las Decretales; pero ni en su pontificado, ni en el de su inmediato sucesor Sixto V, pudo recibir este trabajo la última mano. Perfeccionado al fin bajo de Cle-

mente VIII, antes de decretar la publicacion de esta compilacion, que contenia, á mas de los decretos del Florentino, los del concilio de Trento, advirtió el sábio pontífice, que ella daria ocasion á numerosos comentarios de los glosadores, cosa que expresamente habia prohibido Pio IV, respecto del Tridentino, y la mandó suprimir, quedando, por tanto, sin ningun efecto.

Poco antes habia publicado Pedro Mateo, jurisconsulto de Leon, una colección de constituciones pontificias, con el propio título de séptimo de las Decretales; pero sobre ser ella muy defectuosa y diminuta, careció de toda autoridad pública, por haber sido debida exclusivamente al estudio privado de aquel escritor.

Ya en el artículo segundo capítulo cuarto, se habló del oríjen de las bulas, de la forma en que hoy se expiden, y de la diferencia que hay entre ellas y los breves. Digamos ahora dos palabras, acerca de las compilaciones llamadas *Bularios*.

Laercio Querubini fué el primero, que compiló una coleccion de bulas ó decretales extravagantes desde S. Leon el Magno hasta Sixto V, á la cual dió el título de Bulario. Agrególe despues las constituciones de Paulo V, v meditaba una nueva edicion mas aumentada, cuando le sobrevino la muerte: pero prosiguió la empresa su hijo Anjel María Querubini, y dió á luz, en cuatro tomos, el Gran Bulario Romano, con la agregacion de las constituciones que tenia reunidas su padre, y las publicadas despues de la muerte de este, hasta Inocencio X. Anjel Lantusca v su colaborador Paulo, publicaron en seguida, una edicion de dicho bulario, con el aumento de un tomo, en que se insertaron las constituciones omitidas en los cuatro de la primera edicion, y las promulgadas hasta Clemente X. Sobrepujo á los anteriores Jerónimo Mainardo, con su Bulario Magno, en 14 tomos, en el cual reunió las bulas de les sumos pontífices, desde S. Leon Magna hasta Clemente XII. Pero á todos aventajó Carlos Copquelines, con su Bulario en 14 tomos, dada á luz en 1738; en el cual no solo compiló todas las constituciones y letras pontificias, que pudo encontrar en los archivos romanos, y en los de otras muchas iglesias, establecimientos y conventos; pero tambien gran número de etras, tomadas de las historias eclesiásticas de diferentes autores, de varios monumentos ineditos, y de toda clase de libros; enriqueciendo con tan precioso tesoro la jurisprudencia cánonica.

Existen ademas otros bularios particulares, tales como el de Clemente XI, al cual se agregaron multitud de decretos de las sagradas congregaciones, el de Benedicto XIV, dividido en 4 tomos, el de Clemente XIV y Pio VI. Por último, hace algun tiempo, que se trabaja, y aun se asegura, que á la fecha ha visto ya la luz pública, una completa coleccion de las bulas de los dos Clementes XIII y XIV, de los dos Pios VI y VII, de Leon XII, de Pio VIII, y de Gregorio XVI immediato predecesor de Pio IX que hoy felizmente gobierna la Iglesia.

2. — Vengamos ya al concilio de Trento. Con síncero afecto hácia la Iglesia habian deseado los buenos catóhicos, la reforma de numerosos abusos entonces dominantes. Aprovechando esta general disposicion, Lutero,
Calvino, Henrique VIII, y sus sectarios, á principios
del siglo diez y seis, pretendieron, bajo la capa de reforma, despojar á la Iglesia de todos sus derechos y
prerogativas, y erigir, sobre las ruinas del catolicismo,
la seudoreforma protestante. Para aplicar á tamaños
males el conveniente remedio, convocó Paulo III, en
1541, el coacilio general de Trento, el cual se declaró
instalado en 1545, ad extirpationem hercecon, ad pacem Ecclesia, ad reformationem cleri et populi christiani, Celebró en Trento las ocho primeras sesiones

desde 1545, hasta 1547, y terminada la octava, á causa de la peste que asaltó á aquella ciudad, se trasladó á Bolonia, donde se tuvieron dos sesiones, pero sin que nada se decidiese en ellas definitivamente. Bajo de Julio III, en 1551, reunióse de nuevo el concilio, en Trento, se celebraron seis sesiones, y se volvió á suspender, á causa de las guerras, hasta que reinstalado en la misma ciudad por Pio IV, en 1562, cerró al fin felizmente sus sesiones, en 1563, y lo confirmó este pontífice con su bula de 1564.

Veinticinco son las sesiones de que consta el Concilio, divididas las mas de ellas en dos partes, conteniendo la primera, las decisiones dogmáticas y condenacion de las heregías, la segunda con el título de Reformatione, los decretos disciplinares. En la sesion 24, despues de los cánones dogmáticos, relativos al sacramento del matrimonio, se lee el decreto de Reformatione matrimonii, dividido en diez capítulos, y á continuacion otros 21, pertenecientes al decreto de reformacion en comun. En la 25, se incluye tambien un largo decreto de Regularibus et monialibus distribuido en 22 capítulos.

Con general aplauso acogió toda la Iglesia las decisiones y decretos del Tridentino. Los soberanos católicos se apresuraron á publicarle, y proveer la estricta observancia de sus disposiciones, en sus respectivos dominios. En la Francia, es verdad, no obtuvo solemne promulgacion; mas no por eso la Iglesia galicana dejó de venerar y recibir, como decisiones incontrovertibles de fé, sus cánones dogmáticos; y aun en cuanto á los decretos de disciplina, si bien no fueron recibidos todos, sin excepcion, se insertó una parte de ellos en diferentes edictos regios, y los demas fueron aceptados y publicados en varios concilios provinciales (1).

<sup>(1)</sup> Véase al citado canonista Lequeux en los prologomenos

Con respecto á los dominios de España, varias Cédulas expidieron los soberanos para la solemne recepcion y publicacion del Tridentino, en las que tambien prescribieron la mas estricta observancia y cumplimiento de todas sus disposiciones. Trascribiremos solamente la segunda parte de la Real Cédula de Felipe II, de 2 de julio de 1564, que es la ley 13, tit. 1, lib. 1, Nov. Rec. cuvo texto literal dice..... « Y ahora ha-» biéndonos su Santidad enviado los decretos del di-» cho santo concilio impresos en forma auténtica. Nos » como rev católico y obediente y verdadero hijo de la » Iglesia, queriendo satisfacer y corresponder á la obli-» gacion en que somos, y siguiendo el ejemplo de los » reves nuestros antepasados de gloriosa memoria, » habemos aceptado y recibido y aceptamos y recibi-» mos el dicho sacrosanto concilio; y queremos que » en estos nuestros reinos sea guardado, cumplido y » ejecutado; y daremos y prestaremos para la dicha » ejecucion y cumplimiento, y para la conservacion y » defensa de lo en él ordenado nuestra avuda y favor » interponiendo á ello nuestra autoridad y brazo real, » cuanto será necesario y conveniente. Y asi encarga-» mos y mandamos á los arzobispos y obispos, y á » otros prelados, é á todos los demas á quienes esto » toca é incumbe, que hagan luego publicar y publi-» quen en sus iglesias, distritos y diócesis, y en las » otras partes y lugares dó conviniere el dicho santo » concilio; y lo guarden y cumplan, y hagan guardar, » cumplir y ejecutar con el cuidado, celo y diligencia, » que negocio tan del servicio de Dios y bien de la » Iglesia requiere. Y mandamos á los de nuestro con-» sejo.... e á otras cualquier justicias, que den y pres-» ten el favor y ayuda que para la ejecucion y cumpli-» miento de dicho concilio y de lo ordenado en él será

cap. 2, art. 2, y el tomo 4, Historia del derecho comun', cap. 4.

- » pecesario: y nas ternemos cuidado de saber y enten-» der como lo susodicho se guarda, cumple y ejecuta,
- » para que en negocio que tanto importa al servicio de
- » Dios y bien de su Iglesia no haya descuido ni negli-

3.— Siguen las reglas llamadas de la Cancillería romana, que no son otra cosa, que ciertas constituciones pontificias, expedidas para el órden y forma de proceder en los juicios, en el tribunal de la Cancillería Romana, en las cuales se contiene ademas multitud de reservaciones, especialmente con respecto á los beneficios eclesiásticos. El primero que compiló y publicó escritas estas reglas fué Juan XXII. Posteriormente sus sucesores las modificaron, aumentaron, ó disminuyeron, con arreglo á las circunstancias de los tiempos, habiendo sido Nicolao V, el que, se puede decir, que les dió la última mano; si bien recibieron todavía despues algunas modificaciones. Hoy llegan dichas reglas al número de 72.

Tienen de particular estas constituciones, que solo duran mientras la vida del pontifice; bien que se pueden decir perpétuas, en cuanto el recien electe, inmediatamenta despues de su exaltacion, acostumbra renovarlas y confirmarlas.

Es importante ademas notar que no todas ellas, sin excepcion, se hallan en vigor en las naciones católicas. En los dominios españoles de Indias, solo han podido considerarse vigentes, segun prueba Frasso (1), las que no fueron derogadas por los concordatos, que restringieron tan considerablemente las reservas de beneficios, ni, por otra parte, se hallaban en oposicion con los ámplios derechos del patronato régio fundade en título oneroso (2),

<sup>(1)</sup> De Regio patronatu Indiarum, tomo 1, cap. 2, n. 5.

<sup>(2)</sup> Las reglas de la Cancilleria pueden verse en Fermis V, be-

4. — Constituyendo parte del derecho novisimo las declaraciones ó decretos de las Congregaciones romanas, antes de hablar de la fuerza y autoridad que les corresponde, juzgamos importante ministrar al jóven canonista una sucinta noticia de esas corporaciones destinadas á auxiliar al sumo pontífice en el gobierno de la Iglesia universal. Nada diremos, por tanto, ni de las congregaciones extraordinarias, que solo se nombran para tratar de algun determinado negocio, y evacuado cesan sus funciones, ni de las especiales que solo entienden en asuntos concernientes á la diócesis romana, como la congregacion llamada de la Visita apostólica, ó al gobierno temporal de las provincias pontificias, como la denominada de la Consulta y la del Buen Gobierno.

Ocupa, pues, un lugar preferente entre las primeras, la Congregacion Consistorial, en la cual se examinam y preparan los asuntos de que se ha de tratar en el consistorio; y aun, en caso necesario, se ventilan en forma contenciosa. Componen esta congregacion varios cardenales y prelados, con un secretario del número de los togados.

La congregacion de la Sagrada Inquisicion, llamada tambien el Santo oficio, la fundó Paulo III, en 1542, compuesta de seis cardenales bajo la presidencia del Pontifice. Pio IV le agregó dos cardenales mas; y Sixto V le dió la planta que actualmente tiene. La componen, pues, hoy dia á mas de los cardenales, varios oficiales; entre los que se cuenta el comisario del Santo oficio, que debe ser religioso dominico, y el asesor que es un prelado del clero secular, y gran número de consultores que todos deben ser teólogos y canonistas y muy versados en las ciencias sagradas,

neficium, art. 9. Entre los comentadores de ellas sobresale Rigancio, curyos comentarios comprenden 4 tomos.

los cuales se eligen indistintamente de uno y otro clero, teniendo asiento entre ellos, á manera de consultores natos, el maestro de sacro palacio, que es siempre un religioso domínico, y el general de esta órden. Corren á cargo de esta congregacion todos los asuntos concernientes á la religion y á la pureza de la fé. Conoce por tanto y juzga, con arreglo á la bula Immensa de Sixto V, todas las causas sobre heregía, cisma, apostasia de la fé, mágia, sortilegio, abuso de los sacramentos, y todas las demas que envuelven sospecha ó presuncion de heregía, non solum (dice la bula) in Urbe et Statu temporali S. Sedi subdito, sed etiam in universo terrarum orbe super omnes patriarchas, archiepiscopos, et alios inferiores ac inquisitores, etc.

La congregacion de la Inquisicion hizo siempre el mas moderado uso de su ámplio poder judicial : jamas pronunció sentencia capital contra ningun reo : al contrario fué siempre altamente benemérita de la Iglesia católica, ya por la sabiduría de sus respuestas á las frecuentes consultas que se la dirigen, ya por su moderacion y prudencia en la persecucion de los errores.

La Congregacion del Indice fué instituida en calidad de auxiliar de la congregacion de la Inquisicion, pues que no bastando esta al examen de la multitud de negocios que debia someter á su fallo, fué menester crear la primera, con el objeto exclusivo, de que se ocupara en el Indice de los libros prohibidos. Fundóla primero S. Pio V, y la confirmó Sixto V, cometiéndola el exámen de los libros que merezcan prohibicion, y la diligente formacion de Indices, que puedan servir de regla á los fieles en asunto de tanta importancia. Se la facultó tambien para permitir con justa causa la lectura de libros prohibidos.

Consta esta Congregacion de muchos cardenales bajo la presidencia de uno de ellos, con el nombre de *Prefecto*, de un secretario religioso domínico; y de mu-

chos consultores entre los cuales ocupa el primer lugar, el maestro de sacro palacio, que se considera como teólogo nato del sumo pontífice.

El concilio de Trento habia mandado formar un Indice de los libros que se debian prohibir ó expurgar y encomendó este negocio á la solicitud de los sumos pontifices. Formado el Indice lo aprobó y publicó Pio IV, en 1564, y mandó se observasen las reglas en él establecidas. El mismo sucesivamente aumentado ha recibido la aprobacion de los siguientes pontífices.

Distingue el Indice los libros en dos clases. La primera comprende todos los que han dado á luz los heresiarcas ó fundadores de una nueva heregía, sea que traten de religion, ó de cualquiera otra materia; los de los demas hereges si tratan ex professo de religion; varias ediciones del Alcoran con notas y escolios impíos y los libros talmúdicos de los Hebreos : la lectura de todos estos libros se prohibe bajo de excomunion mayor latæ sententiæ, reservada al papa. A la segunda clase pertenecen los de escritores católicos, que se prohiben por su mala doctrina, pero solo bajo pena de excomunion no reservada; y los obscenos, que se prohiben bajo de culpa pero sin excomunion. Extiéndese la prohibicion, no solo á los que leen, sino tambien á los editores, impresores, vendedores, y hasta á los que. con cualquier título, retienen en su poder dichos libros (1).

Habiendo reservado Pio IV á la silla apostólica por su bula Benedictus Deus, la interpretacion del Tridentino, estableció en consecuencia una especial Congregacion de cardenales, encargada de la interpretacion u ejecucion de los decretos del Concilio, la que fué en

<sup>(1)</sup> Recomendamos la lectura de la bula Sollicita, en la que Benedicto XIV prescribió á la congregacion del Indice sapientísimas reglas para el exámen y prohibicion de libros.

seguida confirmada por Sixto V, en la constitucion Immensa, con el nombre de Congregacion del Concilio. Consta de varios cardenales, siendo uno de ellos el prefecto, y de un secretario. Corresponde á esta Congregacion el exámen y aprobacion de las actas de los concilios provinciales: recibe las relaciones sobre el estado de las iglesias, y responde á las consultas de los obispos; provee en todo lo relativo á la residencia de estos, á las reducciones de misas, á las reclamaciones sobre los votos religiosos, á las dispensas de irregularidades públicas, y especialmente la proveniente de homicidio, y en otros muchos asuntos que penden ó tienen conexion con la interpretacion del Tridentino.

Con respecto á las declaraciones de la Congregacion del Concilio, débese notar : 1º que á veces responde, en forma de ley ó de constitucion general á las consultas que se le dirigen; 2º que las resoluciones que emite en casos particulares, como que en parte se fundan en las circunstancias del hecho, no se deben aplicar, como advierte el cardenal de Luca, á otros hechos revestidos de circunstancias diferentes; 3º que á veces retracta ella misma sus decisiones, ó porque recibe nuevas informaciones despues de pronunciado el primer juicio, ó porque, aun en cuestiones de derecho, suele variar su primera sentencia. Multitud de ejemplos aduce á este respecto Benedicto XIV, en su obra de Synodo.

Sigue la Congregacion de Obispos y Regulares, as llamada porque juzga las causas entre obispos y regulares, ó entre regulares de una ó de diferentes órdenes, ó entre estos y los párrocos ó capítulos. Sixto V fundador de esta Congregacion, mandó, que en el exámen y decision de las causas sometidas á su autoridad, procediese breve y sumariamente, sin estrépito ni figura de juicio sola facti veritate inspecta, y que en lo posi ble procurase terminar las controversias á virtud so-

lamente de informaciones extrajudiciales y secretas, prudentiales regulas sæpius adhibendo potius quam rigores legales.

Consta esta Congregacion de varios cardenales, siendo uno de ellos el prefecto, de un prelado y de un secretario. Carece de teólogos y consultores que tomen parte en las deliberaciones, y atendida la gran multitud de negocios se dice ocupadísima. Advierte empero el moderno Canonista Salzano, que por decreto de Gregorio XVI, se le asignaron varios teólogos y canonistas consultores.

Con el objeto de auxiliar los trabajos de esta Congregacion, instituyó otra Inocencio XII con el título de Congregacion de la Disciplina regular; la cual consta así mismo de varios cardenales con su prefecto y secretario.

La Congregacion de Ritos fué instituida por Sixto V. para que velase en todo lo concerniente á la uniformidad. pureza, y decencia del culto externo de la religion. A ella corresponde, segun la bula de su creacion, cuidar de la observancia de los antiguos sagrados ritos y ceremonias en la misa, oficios divinos, y administracion de los sacramentos; prohibir toda supersticion que se intente introducir en esos actos sagrados, y promover la uniformidad de ritos y ceremonias en toda la Iglesia; enmendar y corregir el pontifical, ritual, ceremonial, el misal y el breviaro romanos; y finalmente todo lo relativo á la beatificacion y canonizacion de los santos. Compónese esta Congregacion de varios cardenales, uno de los cuales es el prefecto, de un secretario y de muchos consultores. Pero cuando conoce en las causas de beatificacion y canonizacion de los santos, toman ademas parte en sus acuerdos, el promotor de la fé, tres auditores de la Rota, un protonotario apostólico, y gran número de profesores,

llamados á juzgar, acerca de la naturaleza de los hechos que se dicen milagrosos.

A mas de las congregaciones mencionadas, que son las principales, existen en Roma algunas otras instituidas con diferentes objetos: tales son la de Inmunidad eclesiástica, la de Indulgencias y reliquias, la de la Fábrica de S. Pedro, y la de Propaganda fide. La primera cuida de la observancia y conservacion de la inmunidad eclesiástica. La segunda fué instituida por Clemente XI para decidir todas las dudas, con respecto á indulgencias y reliquias de los santos; con facultad de prohibir se publiquen por la prensa, indulgencias falsas, apócrifas, ó indiscretas y de reconocer y examinar las va publicadas; y en cuanto á reliquias, someter á su exámen, las que de nuevo se encontraren; y en uno y otro objeto, prohibir y condenar toda clase de abusos. La tercera no sola cuida de la fábrica material de la Iglesia de S. Pedro, vela tambien el exacto cumplimiento de las obligaciones de misas, y en caso necesario otorga reducciones de ellas. La última, en fin, fué fundada por Gregorio XV, con el objeto de que promoviese eficazmente, la predicacion del evangelio y la propagacion de la fé, en todas las regiones de la tierra. Toca á esta Congregacion, el envio de misioneros, con ámplias facultades, á diferentes naciones; proponer al sumo pontifice los que de entre estos hayan de ser nombrados vicarios ó prefectos apostólicos, y recibir el carácter episcopal; dirimir las controversias que se suscitan entre los misioneros y los ordinarios de los lugares; resolver las cuestiones ó casos de conciencia que le propongan los misioneros; y dar á estos las órdenes é instrucciones convenientes para el buen desempeño de su ministerio.

5. — La autoridad y fuerza de los decretos de las congregaciones romanas puede considerarse, ó en

cuanto á la doctrina, ó á la disciplina, ó á los juicios en causas particulares.

Gravisima y digna de la mayor veneracion es la autoridad de las decisiones doctrinales de ellas, como emanadas de varones eminentes en sabiduría y prudencia, á quienes se puede presumir asiste el Espíritu Santo con especiales gracias, como designados que son para auxiliar, en el gobierno de la Iglesia, al Vicario de Jesucristo, al cual no se ha de negar una especialisima asistencia de la divina Providencia. Pero si esas decisiones son expedidas, sin el personal concurso y presencia del sumo pontífice, no se consideran como dictadas por este ex cathedra, ni deben por tanto juzgarse infalibles. Si al contrario, interviniendo la personal presencia y madura liberacion de la cabeza de la Iglesia, se expiden por la Congregacion de la Inquisicion, en materias de fé y de costumbres, con las solemnidades que acompañan á los decretos ex cathedra, son dignas esas decisiones de tanta mayor veneracion: y su autoridad es tal que apenas es lícito dudar de su infalibilidad.

En órden á las cuestiones de disciplina, para que las declaraciones de las congregaciones tengan fuerza de ley universal, es menester que concurran tres condiciones: 1a que se emitan consulto papa; 2a que solo sean declarativas de la ley comun, ó que si restringen ó extienden dicha ley, intervenga especial mandato del pontífice; 3a que se exhiban en forma auténtica, es decir, firmadas y selladas por el órgano competente.

Con arreglo al derecho español, las declaraciones de que se trata, para darles cumplimiento y ejecucion, deben ser préviamente sometidas al exequatur de la autoridad competente, segun queda sentado en el artículo sértimo, capítulo cuarto. No se les niega empero la fuerza de ley que envuelven en sí mismas; y en esto han convenido nuestros jurisconsultos, y escrito-

res americanos (1), que las reconocen y acatan como leyes canónicas, si al menos concurren las condiciones poco antes expresadas.

Nótese, con respecto á los decretos de la Congregacion del Indice relativos á la prohibicion de libros, que en América nunca rigió, con fuerza de ley el Indice Romano, sino el especial de la suprema Inquisicion española. Mas habiendo caducado este tribunal, somos de sentir, que la prohibicion de libros es un negocio de que deben conocer los obispos, en virtud de su ordinaria jurisdiccion, al menos mientras no tenga á bien declarar otra cosa la silla apostólica, cuyo supremo fallo debemos todos acatar y obedecer.

Finalmente, con respecto á los fuicios en causas particulares, si bien es cierto que, por derecho comun, las sentencias de las congregaciones y tribunales romanos hacen derecho entre las partes, en América no tienen lugar tales sentencias judiciales; pues que por breve de Gregorio XIII, que se mandó cumplir y guardar por la ley 10, tit. 9, lib. 1, de Indias, está mandado, que todos los juicios eclesiásticos se sustancien y fenezcan acá definitivamente, por los respectivos jueces eclesiásticos, sin que se admitan apelaciones á Roma. Pero de este asunto nos ocuparemos con detencion en el Tratado de los juicios.

6. — Importante creemos tambien, dar al jóven canonistas, una breve noticia de los tres principales tribunales romanos, cuales son la Cancillería, la Dataría, y la Penitenciaria.

Llamóse antiguamente Cancillería la oficina donde se redactaban y sellaban las decisiones de los principes y magistrados, y Canciller al que en esa oficina ocu-

<sup>(1)</sup> Para omitir numerosas citas remitimos al lector á Frasso, de Regio Patronatu Indiarum, tomo 2, cap. 93, desde el número 38, para adelante.

paha el primer lugar. Desde la primera edad de la Iglesia, establecieron tambien los obispos sus Cancillerías, donde se expedian y autorizaban ses estatutos. bajo la direccion del Canciller y se conservaban archivados los originales. La Iglesia Romana fundó, pues. con el mismo objeto su Cancillería, para la expedicion de las leves y constituciones pontificias, la cual es presidida por un cardenal con el título de Vice-Canciller (1). El primer oficial despues del Vice-Canciller, es el Regente, al cual corresponde revisar las hulas, enmendar la redaccion y suscribirlas de su mano. Los otros oficiales se distribuven en dos secciones, teniendo cada una su presidente : todos ellos se ocupan en dictar. escribir, y copiar las bulas apostólicas correspondiendo á los principales, el esclarecimiento de las dudas que se suscitan al tiempo de la redaccion.

Desde que comenzaron los sumos pontifices á reservarse la provision de ciertos beneficios en toda la Iglesia, se hizo necesaria la creacion de una oficina que conservase un prolijo registro de los beneficios provistos ó por proveerse, y por cuyo órgano se despachasen las provisiones de vacantes. Llamóse esta oficina Dataria Apostólica, y se puso bajo la presidencia de un cardenal, que lleva el título de Pro-Datario. El nombre Dataría, no viene de dando, como algunos pretenden; pues que no el Pro-Datario sino el pontífice dá ó confiere el beneficio; sino de datando, con alusion á la data de la provision. Varios empleados tiene la Dataría, siendo los principales despues del Pro-Datario, el Sub-Datario y el Revisor.

Corresponde à la Dataria : conferir los beneficios re-

<sup>(1)</sup> En cuanto al dictado de Vice-Canciller, entre etras explicaciones que suelen darse, dice el cardenal de Luca, que no pereciendo propio de la dignidad cardinalicia el título de Canciller, destino que puede desempeñar un Prelado, se prefirió el de Vice-Canciller para indicar que le sirve este provisoriamente.

servados, otorgar pensiones, dispensas matrimoniales, y de irregularidades por defecto de nacimiento y de edad. Expídense tambien, por su conducto, las uniones, divisiones y supresiones de las iglesias, se relajan los juramentos y dispensan los votos, y se conceden, en fin, licencias para la enagenacion de bienes eclesiásticos.

La Penitenciaria es un tribunal presidido por el Penitenciario mayor; oficio que recae en uno de los cardenales mas distinguidos por su instruccion y prudencia. El Penitenciario mayor cumple sus deberes en el obispado de Roma; pero al propio tiempo, ejerce funciones importantes, respecto de toda la Iglesia. Bajo el primer aspecto, tiene á sus órdenes varios penitenciarios menores, que administran el sacramento de la penitencia en las principales iglesias de Roma. Bajo el segundo, es gefe de una corporacion compuesta de varios empleados, tales como el Regente que es el primero, y luego el Datario, el Sellador, el Revisor, y multitud de teólogos consultores. Todos ellos se reunen una vez al mes, presididos por el Penitenciario mayor, para resolver las consultas que, sobre dudas de conciencia, se les dirigen de diversas partes del mundo católico; y de ordinario se consulta al sumo pontifice para emitir la respuesta.

Toca ademas á la Penitenciaria: 1º absolver de las censuras y pecados reservados á la silla apostólica; 2º dispensar en las irregularidades provenientes de homicidio, y ex defectu natalium; 3º dispensar los impedimentos dirimentes del matrimonio cuando son ocultos; 4º revalidar la colacion de beneficios obtenidos simoniacamente; 5º permitir á los regulares la traslacion á diferente instituto.

Nótese que todas las absoluciones, dispensas y gracias, despachadas por la Penitenciaria, se expiden gra-

tis, de conformidad con lo mandado por la bula In omnibus de S. Pio V.

Con respecto á la América, débese observar, que rara vez tienen lugar los recursos á los tribunales mencionados; tanto porque ningunas reservas de beneficios existen entre nosotros, á excepcion de los arzobispados y obispados, que son provistos por la silla apostólica, á presentacion ó peticion de los respectivos gobiernos independientes; cuanto por la amplitud de facultades que, en órden á dispensas, absoluciones, y gracias, ejercen nuestros obispos por especial delegacion del sumo pontífice: de todo lo cual nos ocuparemos en su oportuno lugar.

7. — Por último, constituyen tambien los concordatos parte del derecho canónico novísimo; puesto que siendo ellos, solemnes tratados que los soberanos temporales celebran con la silla apostólica, para el conveniente arreglo de los negocios eclesiásticos en sus respectivos Estados, sus disposiciones han introducido en los tiempos modernos considerables modificaciones y correcciones al derecho canónico, las que en todo caso son atendibles, con preferencia á toda ley canónica que les sea contraria.

## CAPITULO IX.

## PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO CANÓNICO. .

- Art. 1. Interpretacion y sus varias especies. 2. Reglas principales de interpretecion. 3. Epiqueya. 4. Explicacion de la famosa regla: Odia restringi, favores decet ampliari. 5. Fuerza obligatoria de la ley canónica: cuándo debe juzgarse irritatoria de algun acto. 6. Nociones generales sobre dispensas. 7. Principios é ideas generales sobre privilegios.
- 1. No intentamos ocuparnos de aquellos principios generales ó axiomas, que se llaman reglas del de-

recho, y se leen compiladas por mandato de Gregorio IX, y de Bonifacio VIII, al pié de las Decretales y del Sexto. La explicación de cada una de esas reglas demanda mas extensos límites que los de un compendio; y por otra parte, pueden consultarse fácilmente algunos de los comentarios, que sobre ellas han dado á luz, multitud de canonistas de nota. Nuestro propósito, pues, se limita en este capítulo, á sentar ciertas generales doctrinas, de alta importancia para la inteligencia y aplicacion del derecho canónico.

Principiamos por la interpretacion, la que tomada en su mas general sentido, no es otra cosa, que la conveniente y clara explicacion de una voz ó proposicion.

No se debe confundir la interpretacion meramente declarativa ó literal, que impropiamente se llama interpretacion, con la propiamente denominada tal. La primera no es mas que la declaracion ó explicacion de las palabras por otras mas claras. La segunda, es la exposicion del verdadero sentido, fundada no en las materiales palabras, sino en la mente ó voluntad del legislador, para decidir si la ley debe extenderse á tal ó cual obligacion, ó al contrario restringirse y coartarse (1).

Esta segunda interpretacion se divide en auténtica, usual y doctrinal. La primera es la que emana del legislador mismo, y se llama tambien necesaria, en cuanto los súbditos son obligados á atenerse á ella: bien que si esa interpretacion no es intrínseca á la ley, sino emitida por via de suplemento ó extension, para que sea obligatoria, requiere la mas comun opinion, que se promulgue en debida forma, cual si fuera nueva ley (2).

<sup>(1)</sup> De esta interpretacion se dice en el cap. In his de verb. sig. Non debet aliquis considerare verba sed voluntatem, cum non intentio verbis, sed verba intentioni debeant deservire.

<sup>(2)</sup> Asi Suarez, lib. 6, cap. 1, Reinfestuel y etros.

Interpretacion usual es la que se deduce de la costumbre legítima que est optima legum interpres; la cual tiene fuerza de ley, si va acompañada de las condiciones que ya explicamos en el artículo 7 capítulo 3.

La interpretacion doctrinal se toma de los jurisperitos; y será su fuerza mayor ó menor, segun fuere mayor ó menor la probabilidad en que estriba. Si los doctores, empero, convienen en un mismo sentir, rarísima vez será lícito apartarse de la interpretacion comun; pues que apenas habrá easo en que puedan concurrir en contra razones bastante eficaces para asegurar la conciencia. Mas si son varias las sentencias ú opiniones, hanse de pesar entonces las razones y autoridades.

2. — Hé aquí algunas de las reglas principales relativas á la interpretacion doctrinal.

1ª Para penetrar el sentido de una ley, se ha de comenzar por leerla toda y comparar sas partes entre si: Incivile est nisi tota lega perspecta, una atiqua ejus particula proposita judicare vel responder e (1).

2a Las palabras de la ley deben tomarse en su propio y natural sentido, ó en el sentido consagrado por el uso, y si en la ley omitió el legislador la expresion de una cosa esencial, se puede y debe suplir lo omitido, y extender la disposicion legislativa á lo que, segun el juicio de los hombres prudentes, se comprende en la intencion del legislador, aunque no lo expresen las palabras: Quod legibus omissum est non omittetur religione judécantium (2).

3ª Cuando una ley expresa con claridad la intencion del legislador, aunque parezca resultar de ella algun inconveniente, débese presumir que tiene su utilidad general, la que debe sobreponerla à las dificultades particulares, cuando por otra parte no es manifiesta-

<sup>(1)</sup> Ley 24, 5 de Leg: -- (2) Ley 23, 5 de Test.

mente contraria á la religion ó á las leyes de la Iglesia, ó á la justicia: Rationes eorum qui constituuntur inquiri non oportet, alioquin multa ex his quæ certa sunt subvertuntur (1).

4ª Si una ley que ofrece dificultad en su inteligencia, tiene relacion con otras, es preferible á toda interpretacion, la que resulta de la comparacion con las leyes correlativas. Si una ley nueva se refiere á otra mas antigua, se interpreta la una por la otra, en todos los puntos en que la posterior no es contraria á la anterior.

5ª Toda ley debe extenderse al objeto que se ha tenido en vista. Así, por ejemplo, la ley que permite á una persona el matrimonio, le permite, por consiguiente, ligarse con pactos ó convenciones matrimoniales.

6a Las leves que autorizan para algun acto, admiten consecuencias de lo mas á lo menos. Así, por ejemplo, el que está autorizado para instituir heredero, lo está à fortiori para legar : Non debet cui plus licet quod minimum est non licere (2). Si al contrario la ley es prohibitiva, se puede deducir consecuencias de lo menos á lo mas. Asi el que es declarado indigno de un cargo ú honor, es por consiguiente indigno de otro cargo ú honor mas elevado. Oui indianus est inferiore ordine indignus est superiore (3). Esta extension de la ley de lo mas á lo menos ó de lo menos á lo mas se limita á los objetos de un mismo género, con las de que habla la ley, ó al menos tales, que esta se les aplique naturalmente. Pero no se debe concluir de lo mas á lo menos, ó al contrario, tratándose de objetos de diferente género, ó si son tales, que la ley no les es aplicable : en semejante caso se dice con toda verdad, que no se debe arguir à pari ni à fortiori.

<sup>(1)</sup> Ley 21, § de Log. (2) Reg. 53, in 6. — (3) L. 4, § de Sonat.

La mas esencial empero de todas las reglas, es, la de que nada hay mas peligroso, que atenerse á una regla particular, si no se conoce perfectamente su espíritu y aplicacion: Omnis definitio in jure periculosa. De aqui la necesidad para un juez eclesiástico, para un prelado, para un cura, de estudiar las diferentes reglas ó máximas de derecho, que tienen mas ó menos relacion.con una misma cuestion.

3. — La epiqueya, voz griega, que suena lo mismo que equidad, es la benigna interpretacion, por la cual se juzga prudentemente, que el legislador no intentó comprender en la ley general, algun caso particular revestido de especiales circunstancias.

Se diferencia la epiqueya de la interpretacion, en que esta explica el texto de la ley cuando es oscuro ó envuelve un sentido ambiguo, mientras aquella no interpreta el texto ó las palabras sino la mente del legislador, cuando se duda si quiso ó pudo comprender en los términos generales de la ley, tal caso particular. Es por tanto aplicable á la epiqueya aquel texto canónico: Intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi, quia non sermoni res, sed rei est sermo subjectus.

De esta benigna interpretacion es menester usar, siempre que la ley aplicada literalmente à tal ó cual caso, envolveria una disposicion injusta ó perjudicial al bien comun. Asi v. g. el precepto de oir misa no es aplicable al que se halla gravemente enfermo, ó de otra manera legitimamente impedido de oirla.

4. — Importante creemos ocuparnos en la exposicion de la regla mas famosa, y de mas general aplicacion en el derecho canónico: Odia restringi, favores convenit ampliari (1).

Para la debida inteligencia y aplicacion de esta regla,

<sup>(1)</sup> Cap. 15, de Reg. juris, in 6.

se ha de saber préviamente, le que quiere decir, restriccion y extension de la ley; y euando se dirá que ella es odiosa é favorable.

En cuanto á lo primero, se dice que la ley se restringe, cuando en atencion á la equidad, se toman las pelabras, no en toda su latitud ó sentido general, sino en su sentido extricto. Aunque el pueblo v. g. comprende al clero, se dice expresamente, interdicto populo non interdici clerum (1). Al contrario la ley se extiende cuando se aplica á casos no comprendidos explícitamente en ella.

En cuanto á lo segundo, no se entiende ciertamente por odioso, todo lo que liga la conciencia, ó prescribe alguna cosa difícil: al contrario es en realidad favorable, lo que presta eficaz auxilio para evitar el mal, y observar la ley natural; v. g. el precepto de la confesion anual, el de la abstinencia, etc. Favorable es, pues, lo que concede un mero beneficio sin perjuicio de terceno ni lesion del derecho comun, v. g. el uso de altar privado, ciertas indulgencias, etc.; y odioso lo que directamente impone mera pena ó gravamen. A la vez una ley puede ser bajo un respecto favorable, y bajo otro odiosa; por ejemplo, un tributo impuesto por causa piadosa y necesaria.

Cuatro son las principales especies de leyes que se juzgan odiosas: 1º las directamente penales, cual es la ley que fulmina excomunion contra los duelistas; 2º las que imponen tributos ó positivos gravámenes; 3º las que irritan ciertos actos; 4º las que sobrepujan ó imponen restricciones exorbitantes al derecho comun, á las que deben referirse las que restringen los derechos adquiridos, la facultad de hacer alguna cosa, etc.

Viniendo ahora á la inteligencia y aplicacion de la

<sup>(1)</sup> Cap. Si sontoncia, 16, de Regl. juris, in 6.

regla, ella no se debe entender de manera, que sea lícito torcer las palabras de la ley, porque como dice una ley romana aludiende á cierta disposicion: Quod quidem durum est, sed ita lez scripta est. Pero si las palabras admiten varies sentidos ó tienen cierta latitud, en materia meramente favorable, se han de entender de modo, que se juzgue conferida la mayor gracia, y al mayor número de personas, etc. Y al contrarie si la materia es odiosa, se han de interpretar de suerte, que la pena ó gravamen se disminuya en lo posible, y se restrinja al menor número dable de personas. Apoyan esta asercion aquellas dos reglas del derecho canónico (1): In obscuris minimum est sequendum. — In panis benignior est interpretatio facienda.

Hé aquí algunos ejemplos de interpretacion lata y extricta. La voz pueblo en materia odiosa no comprende al clero: asi entredicho el pueblo no se dice que tambien lo está el clero (2), á menos que se haya expresado otra cosa: al contrario, en materia favorable, aquella voz comprende al clero. Del propio modo, en cosas odiosas, bajo el nombre de clérigos no se comprende á los obispos (3); ni á los canónigos ú otras personas constituidas en dignidad eclesiástica (4); ni aun á menudo á los regulares de uno y otro sexo, sino solo á los clérigos inferiores á los canónigos. Lo contrario se debe decir en cosas favorables, al menos en cuanto á los obispos y canónigos.

En las leyes que imponen censuras ú otras penas por algunos defitos, no se entiende haberse incurrido en la pena, á menos que el delito haya sido consumado, en la especie, modo y grado, expresados por el legislador:

<sup>(1)</sup> Reg. 30 y 59, en el 6. — (2) En el lugar citado arriba. — (3) Cap. Quia periculosum, de Reg. juris in 6. — (4) Cap. Sedes Apostolica, de Reg. juría in 6.

v. g. si la pena fué fulminada contra el que cometiere homicidio, no bastaria á incurrirla, la herida aunque fuera mortal, no siguiéndose la muerte : si fué impuesta contra el que atentare, no bastaria la preparacion de medios occisivos; si contra el que perpetrare tal acto, no comprenderia á los cooperadores por mandato, consejo, etc. : si contra el que procediese temerario ausu, audacia vel contemptu, no ligaria al que obrase por ignorancia, aun vencible, como no fuese afectada.

Asi mismo la pena de la ley, generalmente hablando, no debe extenderse, por la sola semejanza de razon, de un caso á otro no incluido en el obvio sentido de las palabras; pues que el legislador puede tener motivos para incluir en la pena, el uno y no el otro caso: asi bajo la percusion del padre ó la madre, no se entiende la del abuelo ó abuela: la censura contra los que leen libros prohibidos, no se extiende á los que oyen.

Se ha dicho empero, generalmente hablando, porqué la ley penal debe extenderse de un caso á otro no expresado, cuando de otro modo se seguiria iniquidad, imprudencia, ó absurdo en el legislador: asi v. g. el que manda que le lean un libro herético, incurre en la misma pena, que si él lo leyera. Lo propio débese decir, cuando existe entre dos casos, no mera semejanza, sino identidad de razon, y esta razon es el fin único y adecuado de la ley: v. g. si la ley decreta pena contra el matrimonio contraido, á sabiendas, en vida de la primera muger, aunque parezca que solo liga al varon, débese extender á la muger, que contrae en los mismos términos viviendo el primer marido (1).

Si la ley es bajo de un respecto odiosa, y bajo de otro favorable, y es separable la una de la otra, puede

<sup>(1)</sup> Suarez, de Logibus, Reinfestuel, in lib. 3, Dec. tit 2, n. 41.

extenderse y restringirse al propio tiempo, bajo sus diferentes respectos. Asi en el famoso cánon : Si quis suadente diabolo in clericum vel monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat : puede separarse lo favorable de lo odioso; y por tanto la primera parte debe extenderse, y la segunda restringirse. Si por ejemplo el religioso, aunque solo sea lego ó converso, ó monja, y segun muchos el novicio, es azotado ó herido, el precursor incurre en la excomunion, porque la ley fué dada en favor del estado clerical y monacal. Pero si el agresor no hiriere, sino solo levantara la mano, ó profiriera palabras contumeliosas, no incurriria en la pena; porque deben tomarse estrictamente las palabras, violentas manus injecerit (1).

5. — Sentado el principio inconcuso decidido en el Tridentino como verdad de fé (2), de que la ley canónica obliga en conciencia, importa saber, cuando esa obligacion debe juzgarse grave. Y para formar este juicio decimos, que se debe atender á la gravedad de la materia, y á la intencion del legislador.

A la gravedad de la materia en primer lugar, porque si esta no es grave, ni en sí misma, ni en razon de las circunstancias ó del fin que se haya propuesto el legislador, la ley humana, que impusiera grave obligacion, seria injusta, imprudente, y hasta contraria á la ley eterna, en cuanto intentaba invertir la naturaleza misma de las cosas.

Pero la intencion del legislador es el principal criterio para discernir la gravedad de la obligacion. Aquella intencion puede ser manifiesta y expresa, ó solo presuntiva. Será lo primero, cuando el legislador la declara con palabras expresas, v. g. si usa de estas ó

<sup>(1)</sup> Reinfestuel, en el lugar citado. — (2) Concilios de Trento, sess. 7, can. 8.

semejantes formulas : Mandamos, prohibimos eravamente, baja de grave culpa, bajo de pecado mortal. baje pena de eterna condenacion, é de eterna muerte: é que tal cosa hiciere incurra en eterna maldicion. Presuntiva es. cuando se presume, con suficiente fundumento, haber tenido el legislador la intencion de obligar gravemente, lo cual tiene lugar : 1º cuando en materia per su naturaleza grave, usa de las palabras genéricas: Mandamos, prohibimos, vedamos, sean obligados, no sea lícito, etc: pues se entiende entonces, que quiere obligar con toda la fuerza consiguiente á la importancia de la materia de que trata; 2º cuando manda ó probibe hajo de graves penas : v. g. de excomunion mayor late sententie, de irregularidad, deposicion, entredicho, privacion de sepultura eclesiástica, etc.; 3º cuando manda ó prohibe, con formales palabras, cosas de alto interes para el bien público, ó para evitar grave daño público: 4º cuando el comun sentir de los doctores, ó el juicio uniforme de los hombres prudentes califica de grave la obligacion impuesta por la lev.

No es menos importante saber discernir en qué casos la ley canónica anula ó irrita el acto á que se refiere. Para ello haremos, préviamente, las siguientes observaciones.

El acto humano, v. g. la eleccion, el contrato, el juicio, puede ser irrito y nulo, ó por la naturaleza misma de las cosas, ó por disposicion positiva de la ley. Del primer modo, es inválido el acto, siempre que el agente carece de poder legítimo para obrar, como sucederia, si el que no está investido de autoridad judicial, fallase en alguna causa, ó si el juez conociese en materia que no es de su competencia; á cuyo segundo caso es aplicable aquella regla canónica: Ea que funt à judice, si ad ejus officium non spectant,

viribus non subsistant (1). Cierto es tambien, que el legislador, atendiendo al hien comun, puede irritar ciertos actos humanos, de manera que no produzcan ninguna obligación moral; y se comprueba con la practica de la Iglesia, que suele irritar las elecciones ó contratos, v. g. el matrimonio clandestino.

Débese observar tambien, que la ley positiva, unas veces irrita y anula el acto ipso jure, como sucede, v. g. respecto del matrimonio contraido con impedimento dirimente, del heneficio adquirido por simenia, de las donaciones entre personas inhábiles : otras veces solo los declara rescindibles por la autoridad del juez; v. g. los contratos de los menores, en cuanto les son perjudiciales.

Prévias estas observaciones, decimos en primer lugar, que no precisamente porque la ley prohibe algun acto, se ha de creer que sea inválido ó nulo, pues como dice el derecho (2), multa fieri prohibentur, que si facta fuerint obtinent firmitatem. Sirva de ejemplo el matrimonio contraido con impedimento meramente impediente. Así mismo cuando la ley declara algun acto rescindible por el juez, vale mientras este no lo anule por sentencia judicial: y á esto alude el cánon, Cum jam dudum (3), en aquellas palabras: Multa per patientiam tolerantur, que si deducta fuerint in judicium, exigente justitia non debent tolerari. Así vale, por ejemplo, la renuncia del oficio hecha por miedo injusto, grave, mientras el juez no la rescinde.

Decimos en segundo lugar, que la ley irrita un acto ipso jure: 1º cuando asi lo declara expresamente, como si dice por ejemplo: si secus fiat, actum omni robore careat firmitatis; 2º si entraña la ley esa declaracion implicita, como se verifica, cuando inhabilita á

<sup>(1)</sup> Cap. 26, de Reg. juris, in 6. — (2) Cap. ad apostelicum, 16, de Reg. — (3) Cap. 16, de Prabendie.

alguna persona para celebrar tal acto ó contrato, v. g. para contraer matrimonio clandestino; ó prescribe ciertas formalidades sustanciales para el acto; ó bien si excluye, bajo pena de nulidad, ciertas condiciones contrarias á la sustancia del mismo.

6. — Con respecto á la dispensa, hé aquí algunas nociones generales.

Dispensa es relajacion de la ley en obsequio del que está obligado á observarla.

La potestad para dispensar en la ley, es ordinaria ó delegada: la primera es aneja y se ejerce en razon del oficio, cual es la que compete al legislador, su sucesor ó superior en el poder legislativo; la segunda se obtiene y ejerce, en virtud de la delegacion ó comision del que posee la primera. A quienes compete en particular una y otra, para dispensar en la ley canónica, se dirá en sus propios lugares, cuando se trate de la jurisdiccion del pontifice, obispos, etc.

El que puede dispensar á otro, con potestad ordinaria ó delegada, puede dispensarse así mismo en iguales circunstancias.

La facultad de dispensar, se reputa favorable, y como tal recibe interpretacion extensiva: pero la dispensa misma, siendo infraccion de la ley, es odiosa y debe restringirse: de aquí el vulgar axioma: Verba tantum valent quantum sonant.

La dispensa no requiere ninguna fórmula, y vale aun otorgada de viva voz, á menos que la potestad sea delegada, y se haya prescripto cierta fórmula esencial en su otorgamiento; la que entonces se habria de observar.

A veces la dispensa solo es tácita; lo que se verifica cuando va incluida en un acto positivo del legislador : v. g. si el obispo llama á órdenes al clérigo, antes de espirar el periodo de los interticios, prescripto por el Tridentino, se juzga que los dispensa tácitamente.

La dispensa presunta de futuro, jamás vale, porque

el vínculo de la ley no se disuelve, sino por acto positivo y real del superior, bien sea expreso ó tácito.

La dispensa otorgada sin suficiente causa, es ilicita, como contraria al bien comun (1). De aquí es que tanto el superior que sin causa la otorga, como el que la pide ó usa de ella, peca mas ó menos, segun la materia, el fin, las circunstancias, el escándalo, etc.

Menester es, por consiguiente, para que la dispensa sea lícita, que el superior se mueva á concederla, por alguna consideracion, de necesidad, utilidad ó piedad; si bien no es preciso que la causa sea tal, que pueda excusar por sí misma de la observancia de la ley; pues que en ese caso la dispensa seria inútil.

Al superior corresponde calificar la suficiencia de la causa, pudiendo el inferior á quien se concede la dispensa, usar lícitamente de ella, siempre que de buena fé haya expuesto esa causa.

Si el superior dispensa en su ley, ó en la de su predecesor, sin suficiente causa, la dispensa, aunque ilícita, es válida en la opinion mas probable; pues que si puede aun abrogar válidamente la ley, sin causa alguna, tanto mas podrá dispensar válidamente en ella.

Al contrario el inferior que, obrando en virtud de comision ó delegacion, dispensa sin causa suficiente en la ley del superior, no solo dispensa ilícita sino inválidamente; pues que esa facultad no se le ha cometido, para que pueda dispensar sin causa.

Los que deseen mas abundante instruccion en esta materia, pueden consultar á los teólogos, en el Tratado de *Legibus*, y á los canonistas sobre el título 2, lib. 1 de las Decretales.

7. — Con la misma parsimonia sentaremos algunos principios sobre privilegios.

El privilegio que suena lo mismo que ley privada,

<sup>(1)</sup> Concilio Tridentino, sess. 25, cap. 18 de ref.

es gracia especial concedida por el superior, contra ó præter jus commune.

El privilegio se divide en personal y real: el primero se concede inmediatamente á la persona, el segundo es anejo á la cosa ó lugar: v. g. el que tiene privilegio personal de altar, donde quiera que celebre, puede aplicar la indulgencia por los difuntos; pero si el privilegio es anejo á determinado altar, solo el que en él celebra participa del privilegio. Los privilegios concedidos á una cofradía ó corporacion, se reputan reales.

Los privilegios, unos son contra el derecho, y otros fuera del derecho. Los primeros son odiosos, porque infieren lesion á la ley comun, y deben restringirse; los segundos, no perjudicando á nadie, son favorables y deben ampliarse.

El privilegio se adquiere por expresa concesion del superior; ó por costumbre legítimamente prescripta; ó por la adquisicion del oficio ó cosa á que es anejo.

El privilegio puede cesar: 1º por la espiracion del tiempo prefijado; 2º por cesacion total de la causa final que motivó su concesion; 3º por legítima revocacion del superior; 4º por renuncia aceptada por el superior; debiéndose notar que el individuo particular no puede renunciar el privilegio concedido á una comunidad ó corporacion; 5º si el privilegio es gravoso à otros se extingue por legítima prescripcion (1); pero si á nadie es gravoso como el privilegio de absolver, dispensar, etc., no se pierde por el no uso, por largo que sea (2); 6º el privilegio contenido en el cuerpo del derecho es abrogado por la ley posterior, si esta lleva la cláusula non obstante privilegio, etc.; pero aun sin esa cláusula lo abrogaria, si de otra manera la ley fuera inútil, que no es presumible que el legislador quiera

<sup>(1)</sup> Decret, cap. 24, tit. 33, lib. 5.

<sup>(2)</sup> Asi Suarez Bonacina, S. Ligorio etc.

expedir una ley inútil. Mas si el privilegio no se contiene en el cuerpo del derecho, no lo revoca la ley posterior contraria, aunque lleve clausula derogatoria, a menos que se haga positiva mencion de él: porque se juzga que el superior lo ignora (1).

Todos los oráculos de viva voz, esto es los privilegios concedidos verbalmente por los sumos pontífices, fueron revocados por Gregorio XV, en 1622, v por Urbano VIII en 1631. Mas los concedidos por los pontífices posteriores valen en el fuero interno, porque Gregorio ni Urbano no pudieron ligar la voluntad de

sus sucesores.

No falta quien opine (2), que subsisten en su vigor dichos privilegios de viva voz, concedidos á los legos y clérigos seculares, antes de la fecha de las constituciones de Gregorio XV y Urbano VIII, por cuanto estas solo se refieren á las órdenes y congregaciones de regulares.

## CAPITULO X.

## VOCES TECNICAS, FORMULAS, CITACIONES Y ABREVIATURAS EN EL DERECHO CANONICO.

- Art. 1. Explicacion de algunas voces técnicas y locuciones proprias al derecho canónico. 2. Medo de citar las diferentes partes del cuerpo del derecho canónico. 3. Explicacion de las notas y abreviaturas de mas frecuente uso en el mismo.
- 1.—Como las otras ciencias, tiene la del derecho canónico, sus voces técnicas y locuciones propias, cuyo conocimiento es no menos necesario para la debida inte-
- (1) Asi la comun opinion. (2) El anotador á la biblioteca de Ferraris, verbo. Oracula viva vocis.

ligencia de sus códigos, que para la de los doctores que los han interpretado. Nos ocuparemos en este artículo de algunos de las mas usadas, y las demas se entenderan, con la explicacion de las abreviaturas, de que tratará el artículo tercero.

La voz Rúbrica, aplicada al derecho, significa lo mismo que título. En uno y otro derecho se llaman rúbricas v títulos las partes ó secciones de un libro. que en otras ciencias se denominan, de ordinario, capitulos. Por lo demas, ambas voces se toman, va por la inscripcion misma del título, ya por el argumento ó asunto de que en él se trata.

Parágrafo es voz griega que en su origen significa lo mismo que escribir ó signar al márgen. Adoptáronla los intérpretes del derecho civil, para dividir los principales períodos, ó los varios casos de las leves; v de ellos la tomaron los intérpretes del derecho canónico, para distinguir las partes ó artículos de un capítulo ó decretal. El signo del parágrafo fué antiguamente una simple linea: pero en seguida se introdujo el uso de la figura § á manera de una S doble. Tómase esa voz por la nota dicha que se coloca al principio, y por todo el artículo.

Las voces extra y Extravagantes, tienen el siguiente origen. Desde que salió á luz el Decreto de Graciano. se empezó á llamar extravagantes, las constituciones pontificias, que no se incluyeron en esa compilacion. Mas despues que se publicaron los cinco libros de las Decretales de Gregorio IX, formando ya estas un cuerpo compilado con autoridad pontificia, no se las pudo considerar como extravagantes, es decir, como constituciones decretales que vagaban fuera del cuerpo del derecho: conservaron empero los doctores la voz Extra para designar estas decretales; y el nombre Extravagantes, fué aplicado á todas las nuevas constituciones, que no se hallaban insertas en el cuerpo del derecho. Formáronse mas tarde dos compilaciones, de las últimas, á saber, las Extravagantes de Juan XXII, y las Extravagantes comunes; las cuales, aunque agregadas al cuerpo del derecho, conservaron la denominacion de Extravagantes, por haber emanado de personas privadas, que las dieron á luz sin autorizacion pública: bien que tanto por haber sido recibidas y puestas en ejecucion, como por lo que dijimos arriba artículo 8, capítulo 7, no carecen de autoridad y fuerza obligatoria. Nótese, que en el dia, ya no se usa la voz extra, al citar las Decretales.

En lugar de la voz *Extra*, usaron algunos canonistas la fórmula, *in antiquis*, al citar las Decretales de Gregorio IX, con alusion á la mayor antigüedad de estas respecto del Sexto, y demas partes agregadas despues al cuerpo del derecho.

La fórmula ó frase, et infra v la otra partes decisæ. demandan tambien especial explicacion. Autorizado S. Raimundo de Peñafort por Gregorio IX, para la compilacion de las Decretales, no solo omitió la insercion de muchas que crevó inútiles, sino tambien deseando evitar la nimia prolijidad, mutiló gran número de ellas, copiando solo la parte dispositiva. Suprime de ordinario la narracion del hecho, y comenzando por las primeras palabras de la respectiva decretal, añade luego la frase, et infra, para denotar la parte suprimida, y pasa inmediatamente á copiar la decision, ó sea la parte dispositiva de la decretal. Mas como la narracion del hecho, y otros fragmentos suprimidos, eran á veces de suma utilidad, para la acertada inteligencia del precepto de la decretal, los estudiosos se veian en la necesidad de consultar las constituciones integras, en las colecciones anteriores, ó fuentes de donde se habian tomado. Para obviar, pues, este inconveniente, los Correctores Romanos se tomaron el trabajo de reunir esos fragmentos ó partes mutiladas, y las insertaron con la denominacion de partes decisæ, al pié de cada capítulo de las Decretales, cuidando de escribirlas con diferentes caracteres, para que no se equivocasen con el texto de S. Raimundo. De aquí es, que cuando en las citas de las Decretales se quiere aludir á dichos fragmentos se añade la frase in parte decisa.

Cuando se cita un canon ó decretal, con la adicion de estas voces, juncta glossa, es el sentido, que la asercion ó asunto de que se trata, no consta claramente en las palabras del texto, sino que se deduce de él por el glosador, en la nota ilustratoria respectiva.

Acostumbra el pontífice, al hablar ó escribir á los ohispos, llamarlos hermanos, ó bien venerables hermanos: v. g. fraternitati tuæ taliter respondemus; mientras que á los presbiteros, aunque sean cardenales y á los príncipes y demas fieles, los denomina hijos, ó amados hijos, ó carísimos hijos. Así es que se juzgan falsas las letras pontificias, en que se llama hijo, á un obispo, ó se da el título de hermano, al que no inviste aquel carácter (1).

La cláusula apellatione remota de que se suele usar en las delegaciones pontificias denota la amplia facultad que se comete al delegado para el conocimiento y decision de la causa: no se la debe dar empero tal extension que por ella se entiendan prohibidas las apelaciones expresamente concedidas por derecho, sino solo las frívolas y destituidas de sólido fundamento (2).

2. — Pasamos ya á explicar los varios modos de citar las diferentes partes del cuerpo del derecho canónico. Comenzando, pues, por el Decreto de Graciano, divídese este, segun se dijo en otro lugar, en tres partes principales; de las cuales, la primera se subdivide

<sup>(1)</sup> Cap. quam gravi 6, de crimine falsi. — (2) Bernardi en sus comentarios sobre el derecho eclesiástico, tom. 1, disert. 2, cap. 2, explica difusamente el sentido de esa clausula.

en distinciones. en número de 101: la segunda en 36 causas, y cado una de estas en enestiones, las opposione nes en cánones, y los cánones mas largos en marágrafos: y la tercera, que lleva el título de Consecratione. en cinco distinciones. Suélese, pues, citar de tres modos la primera parte del Decreto; ó bien expresando las primeras palabras del cánon y el número de la distincion, v. g. can. Presbyteros, dist. 50; ó bien solo el número del canon, y el de la distincion, v. g. can. 32. dist. 5: ó en fin lo uno y lo otro, y, g, can. Obitum. 16. dist. 61. Nótese que los antiguos no citaban el número del cánon, porque estos no fueron numerados por Graciano, sino por Antonio Concio, algunos siglos despues de Graciano. La segunda parte se cita del mismo modo. principiando por indicar las primeras palabras del cánon. ó el número solamente, ó uno y otro, y á contipracion la causa y cuestion de esta manera : can. Ouoties, 6, can. 9, 6, can. Ouoties 9, can. 1, q. 7. Como los antiguos, segun se ha dicho, no expresaban el número del canon, y a veces suprimian tambien las voces, causa y cuestion, agregaban entonces dos númemeros, á las palabras del cánon, el primero se referia á la causa, v el segundo á la cuestion : v. g. Si quis suadente XVIII, 4, 6 bien Si quis, 17, 4. La tercera parte se cita poriendo la expresion, de Consecratione, antes de alegar la distincion : v. g. can. Sufficit. 53 de Consec., dist. 2. Los antiguos solian deeir, can. Suffieit. de Consec. 2.

Obsérvese que en la segunda parte del Decreto, en la causa 33, terminada la cuestion 3, que trata del matrimonio, antes de la cuarta que continua tratando el mismo asunto, injirió Graciano el Tratado de penitencia, dividido en siete distinciones. Citanse los cánones de este tratado del propio modo que los de la primera parte, añadiendo sí antes de expresar la dis-

tincion, de Pænitentia: v. g. can. Quem pænitet, 3, de Pænit. dist. 1, ó bien, can. 3, de Pænit., 1.

Las Decretales se citan, como se ha dicho del Decreto, expresando la primera ó primeras palabras del capítulo, ó solamente el número, ó bien ambas cosas, y añadiendo á continuacion el título : v. g. cap. Venerabilem, de Election. — Cap. 1 de Cler. conjugat. — Cap. Tua nos, 26, de Spons. et matrim. Los antiguos ingerian antes de expresar el título, la voz extra, por la razon dicha en el precedente artículo : v. g. cap. Cum in cunctis extra de election; y á veces solian poner en lugar de esa voz los simples signos E, ó, X.

Otras veces, á mas del capítulo, se cita algun parágrafo especial de él, expresando las primeras palabras, en esta forma : cap. Exmulta, 9, de Voto, § In tanta; ó bien, indicando el parágrafo inmediatamente despues del capítulo y antes del título. Suélense citar en fin, los fragmentos agregados al texto de las Decretales, eon la denominacion de, partes decisæ (de que se habló en el precedente artículo), y se alegan así : cap. Tuam non credimus in parte decisa de Ordine Cognit.

El Sexto de las Decretales se cita del propio modo que las de Gregorio IX, añadiendo solamente al fin, in 6: v. g. cap. Si super gratia, 9, de Officio judicis delegati in 6. A veces en lugar de in 6, se escribe apud Bonifacium, asi como citando las Decretales se suele añadir, apud Gregorium.

Las Clementinas se alegan principiando por Clem. ó bien añadiendo al fin, in Clementinis, á saber : Clem. pastoralis, 2, de Sent et re judicata, ó bien, cap. Ne Romani, 2, de Elect. in Clement.

Las Extravagantes de Juan XXII, asi : Extrav. Joan. 22 antiquæ, 1, de Voto; ó bien, cap. Execrabilis, ó, cap. 1, de Præbend. et dignit. in Extrav. Joan. 22. Finalmente las Extravagantes comunes en esta forma:

Extravag. injunctæ, 1 de Elect.; ó asi, cap. Sancta romana, 3, de Elect. in communibus. Nótese que, en general, las constituciones de los romanos pontífices, que no estan incluidas en ninguna de las partes del cuerpo del derecho, suelen á veces llamarse extravagantes: y asi se dice, por ejemplo, la extravagante de Martino V, Ad evitanda scandala.

3. — Para no tropezar á cada paso en la lectura de los códigos del derecho canónico, y con especialidad en la de sus intérpretes y doctores, menester es entender las notas y abreviaturas, que en esos escritos con frecuencia se advierten. Hé aquí una breve explicacion de las principales.

Alleg. Allegat, Allegatione. Ap. Bon. Apud Bonifacium: en el Sexto de las Decretales, coleccion de Bonifacio VIII. Apud Gregorium: en las Decreta-Ap. Greg. les de Gregorio IX. Apud Justinianum: en las Insti-Ap. Justin. tuciones de Justiniano. A. r. Appellatione remota. Argumento: deducido de tal ley ó Arg. ó, ar. cánon. Auth. Authentica: es decir, el sumario de una Novela inserto en el Código. Canone: en tal cánon capítulo ó C. ó, can. artículo del Decreto de Graciano. ó de algun concilio. Capite: en el capítulo de tal título Cap. de las Decretales, ó de una constitucion que se cita. Causa: en la segunda parte del C. cau. Decreto de Graciano.

10.

| 174                       | DERECMO CANÓNICO.                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C <del>lem</del> .        | Clementina: en una de las cons-<br>tituciones de Clemente V; en tal<br>capítulo de las Clementinas. |
| Cod.                      | Codice : el de Justiniano.                                                                          |
| C. Th.                    | Codice Theodosiane : el código del emperador Teodosio.                                              |
| Co.                       | Columna : en la columna primera<br>ó segunda de tal intérprete que<br>se cita.                      |
| D. ó, ff.                 | Digestis, Pandectis: en el Digesto                                                                  |
| C. ó, co.                 | Contra: las mas veces indica la objecion que se hace á una proposicion.                             |
| De cons. ó, c'sec         | r. De consecratione : tratado de con-<br>secratione, tercera parte del De-<br>creto de Graciano.    |
| De pæn. ó, pæn            | it. De pænitentia : en el Decreto causa 33, cuestion 3.                                             |
| D. f. n.                  | Dilectus filius noster, ó, dilecto, etc.                                                            |
| Dñs, dñicalis.            | Dominus dominicalis.                                                                                |
| E. c.                     | Eodem capite.                                                                                       |
| E. Ex. Etro X.            | Extra: es decir, en las Decretales de Gregorio IX.                                                  |
| Extrav. Jo. 22.           | Extravaganti Joannis XXII.                                                                          |
| Extrav. Comm.             | Extravaganti communi.                                                                               |
| E. C. et Qu.              | <b>Eadem causa</b> et quæstione.                                                                    |
| E. ó, Eod.                | Eodem : en el mismo título ó libro.                                                                 |
| Eps. Epm.                 | <b>Bpiscopus epis</b> copum.                                                                        |
| <u>F</u> . <u>6</u> , Fi. | <b>Finali finalis</b> fine.                                                                         |
| F. T.                     | Fraternitati tuæ.                                                                                   |
| Gl. ó, Glo.               | Glossa: las notas en uno y otro derecho.                                                            |
| Н.                        | Hic: en esta distincion, causa, á cuestion.                                                         |
| H. tit.                   | Hoc título.                                                                                         |

## LIBRO ISAGÓJICO.

Hmdi. Hujusmodi.

I. ó, J. Infra.
J. Gl. Juncta glossa.
In. ant. In antiquis.

In p. dec. In parte decisa.

In pr. in f. pr. In principio, in fine principii, de

la ley ó título.

In sum. In summa: el preámbulo de las

Decretales.

In 6, ó, in VI. In Sexto: la coleccion de Boni-

facio VIII.

L. ll. Lege legibus.

N. Enim.
Nov. Novella.
No. Not, notat.

P. pter. Præ præter. Pt. ó, pot. Potest.

Qm. Quoniam.
Qn. Quando.
Qnq. Quandoque.

Qdm. Quemadmodum.

S. sc. scil. Scilicet.

Se. Ap. Leg. Sed Apostolica Legatus.

Seq. Seqq. Sequenti, sequentibus sequentia.

Testm. Testamentum. Tm. Tantum.

Tps. tpa. Tempus tempora.

V. Versiculo. Ult. Ultimo, ultima.

• 

# LIBRO II.

#### DE LAS PERSONAS.

## CAPITULO PRIMERO.

# DIVISION GENERAL DE LAS PERSONAS Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CLÉRIGOS.

- Art. 1. Observacion preliminar. 2. Como dividia las personas el derecho romano: division de ellas por derecho canónico: nociones y observaciones generales relativas á los clérigos y legos. 3. Definicion y grados diferentes de las gerarquías de orden y de jurisdiccion: potestad de órden y de jurisdiccion. 4. Principales privilegios de que zan los clérigos. '5. De lo relativo á los privilegios del cánon y del fuero. 6. Disposiciones del derecho hispano-americano, en cuanto á uno y otro privilegio. 7. Obligaciones de los clérigos, y actos que les son prohibidos por el derecho canónico comun y especial de América. 8. Continuacion de la misma materia: breve reseña de otros actos y ejercicios que les son prohibidos, por disposiciones canónicas generales y especiales de América. 9. Prescripciones canónicas generales y especiales de América, con relacion al bábito y tonsura clerical. 10. Prescripciones del derecho civil vigente en América, sobre la materia de los tres precedentes artículos.
- 1. Los canonistas imitando al derecho romano, dividen el canónico en tres partes principales. En la primera tratan de las personas, especificando sus varios oficios, derechos y obligaciones. En la segunda de

las cosas, comprendiendo en estas, no solo las que tienden directamente al bien espiritual de los fieles, como los sacramentos, sacrificio, oficios, solemnidades sagradas, etc.; sino tambien los bienes temporales consagrados á Dios, ó que indirectamente sirven al culto divino y bien espiritual de las almas. En la tercera, en fin, de los juicios, esto es de la competencia y procedimientos en los tribunales eclesiásticos, delitos de que estos conocen, y penas ordenadas á su represion.

El mismo órden nos proponemos seguir. Y por tanto habiendo tratado, en el libro primero, de las fuentes ó lugares, y demas preliminares del derecho canónico, nos ocuparemos, en este segundo, de las personas; en el tercero, de las cosas; y en el cuarto, de los juicios, delitos y penas. Empezamos tratando, en este primer capítulo, de las personas en general, para ocuparnos, en los restantes de este libro, de cada una de ellas en particular.

2. — El derecho romano distinguia á los hombres en libres y siervos, entendiendo por los primeros, los que son sui juris, y por los segundos, los que sobre no ser sino alieni juris, carden de persona propia, (qui propriam non habent personam), y se consideran como cosas: pudiendo, por consiguiente, el señor, disponer de ellos, de la propia manera, y con la ilimitada facultad, que lo hace respecto de sus demas cosas. Las consecuencias de esta doctrina eran horrorosas : los siervos, en su caracter de cosas, incapaces de todo derecho, podian ser impunemente vejados, azotados, heridos, y aun quitárseles la vida, caprichosamente, sin inferirles injuria. Mas la religion cristiana. que considera á todos los hombres iguales delante de Dios, y vino á estrechar entre todos ellos, los lazos de la caridad y amor fraternal, tomó á su cargo, desde luego, combatir, con tedos sus esfuerzos, tan atrox teoría; y si bien no juzgó prudente proclamar, desde un principio, la completa libertad de los siervos, pues estos mismos, reducidos al último envilecimiento moral y sumergidos en todos los vicios, habrian sin duda abusado de tan improviso don: acometió gradualmente y con suma circunspeccion, tan interesante empresa; y comenzando por convencer á los señores, de que debian mirar á los siervos como á hermanos suyos, y á los siervos, de que dotados de una alma racional, eran capaces de perfeccionamiento y cultura; dictó en seguida sabias leyes, con las que, mejorando insensiblemente la dura condicion de estos, logró al fin ver desterrada del mundo la degradante esclavitud, y proclamada, por dó quierá, la completa libertad de los siervos (1).

En lugar, pues, de la general division de los hombres, en libres y siervos, que establecia el derecho romano, adoptó el canónico, la division de ellos, en clérigos y legos; contándose entre los primeros á los regulares, en cuanto gozan de los privilegios clericales.

Bajo el nombre de clérigos se comprende à todes los que, en virtud de su ordenacion ó consagracion, ejercen en la Iglesia un determinado oficio, jurisdiccion ó ministerio. Denomínanse clérigos, per la voz griega cleros, que quiere decir suerte; ó porque, como se expresa S. Gerónimo, se los considera como la suerte del Señor, por quien fueron elegidos, ó porque el mismo Dios, es la suerte de ellos, es decir, su porcion ó herencia de que gozarán en el cielo. En la primitiva Iglesia se les solia llamar, en general, canónigos, en cuanto se les inscribia en el cánon ó matrícula de

<sup>(1)</sup> El Dr. Balmes en su excelente, obra el Protestantismo comperado con el Catolicismo, demuestra latamente que la mejora gradual en la condicion de los siervos, hasta la completa abolicion de la esclavifud, ha sido obra exclusiva del Catolicismo. Léanse, en el tomo primero, los capítulos 15, hasta el 19.

cada iglesia particular, para distinguirlos de los de otras iglesias.

Legos, al contrario, se llama à todos los que, no ejerciendo en la Iglesia ningun oficio ni ministerio, se les considera como el pueblo de ella; derivándose ese nombre, de la voz griega laos, que corresponde á la látina plebs.

Los legos como incorporados á la Iglesia por el bautismo, son súbditos suyos, obligados á la observancia de sus leves, y sometidos á los tribunales que ella tiene establecidos, para el conocimiento y decision de los asuntos correspondientes al foro eclesiástico: régimen v jurisdiccion que ella ejerce, hasta sobre aquellos, que siendo bautizados, abandonaron la fé por la apostasia ó heregia, no menos que sobre los cismáticos y excomulgados; pues que si bien se considera á todos estos como desertores de la sociedad eclesiástica. no por eso dejan de ser verdaderos súbditos de la Iglesia, sometidos á su jurisdiccion y autoridad coercitiva. Cuéntase, enfin, á los catecúmenos, en el número de los súbditos de la Iglesia, porque aunque todavía no incorporados á su gremio, por el bautismo, eligieron ellos mismos someterse á su arreccion, en todo lo relativo á la preparacion, para la recepcion de aquel sacramento.

Oportunamente se tratará de las obligaciones que, en general, corresponden á todos los miembros de la Iglesia; cuales son, principalmente, las respectivas á la recepcion de los sacramentos, á la asistencia en el sacrificio de la misa, á la observancia de las fiestas, ayunos, abstinencias, etc.

Los derechos de los fieles se deducen de las mismas funciones que, en su obsequio, son obligados á ejercer los diferentes ministros, que constituyen la gerarquía eclesiástica, v. g. tienen el derecho de que los

pastores les prediquen la palabra divina, les administren los sacramentos, etc.

Mas entre los fieles comunes, sin salir de su esfera laical, hay quienes obtienen, respecto de la Iglesia, prerogativas, distinciones, y honores de gran importancia. Tales son, en primer lugar, los príncipes ó potestades supremas, á quienes la Iglesia confia la proteccion y defensa de su autoridad y disciplina, y les dispensa especiales honores y distinciones, concediéndoles directa ingerencia, hasta en la provision de sus mas elevadas magistraturas. Concede asimismo á todos sus bienhechores, fundadores, etc, honores y privilegios de mas ó menos valía, que se conocen con el nombre de derecho de patronato: objeto de que se tratará en el lugar correspondiente.

De lo expuesto, fácil es deducir, la esencial distincion que existe entre los clérigos y legos; distincion que, por cierto, no viene del derecho humano, sino de la constante práctica y tradicion de la Iglesia, fundada en claros é ineluctables testimonios de la Divina Escritura (1).

3. — Los clérigos constituyen, exclusivamente, la gerarquía de la Iglesia, tanto la que se denomina gerarquía de órden, como la de jurisdiccion. Gerarquía de órden es la série de personas que, segun los diversos grados y ministerios que desempeñan en la Iglesia, invisten mas ó menos ámplia potestad, para la celebracion de los ritos sagrados. Entiéndese, en general, por sagrados ritos, todos los actos del culto público que, en nombre de la Iglesia, se tríbuta á Dios, y especialmente la oblacion del sacrificio, la confeccion de los sacramentos, y otras consagraciones, por cuyo me-

<sup>(1)</sup> Epist. ad Heb., c. 5, v. 4; 1, ad Corinth, c. 12, v. 19; Act. 20, v. 28.

dio se dispensa á los hombres los dones de la gracia celestial (1).

Sabido es, que en esta gerarquía existen muchos grados. El Concilio Tridentino se explica así (2): «Fué » en extremo conveniente á la dignidad v mayor ve-» neracion del ministerio divino del sacerdocio, que » existiesen en la Iglesia muchos y diversos órdenes » de ministros, que por oficio sirviesen al sacerdocio, » distribuidos de modo, que los va marcados con la » tonsura clerical, ascendiesen, gradualmente, por los » menores á los mayores órdenes. Las sagradas le-» tras, no solo de los sacerdotes, sino tambien de » los diáconos, hacen expresa mencion; y con res-» pecto á los nombres y ministerios de cada uno de » los restantes órdenes, á saber, del subdiácono, acó-» lito, exorcista, lector y ostiario, consta, que estuvie-» ron en uso, desde el principio mismo de la Igle-» sia. »

Gerarquía de jurisdiccion es la série de personas sagradas que, segun sus diversos grados, gozan de mas ó menos ámplia potestad espiritual, para regir y gobernar á los fieles bautizados, en órden á la eterna salud.

Ocupa el primer grado en esta gerarquía, el sumo pontífice, que ejerce la jurisdiccion en toda la Iglesia; y á este grado se refieren los diversos órdenes de tribunales, ministros, cardenales y legados, que sirven al pontífice, en el ejercicio de esa universal jurisdiccion. El segundo grado corresponde á los patriarcas, primados y metropolitanos que desempeñan sus atribuciones, en determinado distrito ó provincia; y sucesivamente obtienen los siguientes, los obispos y sus vicarios y oficiales; los párrocos y sus tenientes; y en fin

<sup>(1)</sup> A los teólogos cumple demostrar tanto la existencia de la gerarquía eclesiástica, como la esencial diferencia que el derecho divino fijó, entre los ministros de la Iglesia, y los legos ó simples fieles. — (2) Sess. 23, cap. 2.

los confesores que, solo en el fuero interno, ejercen jurisdiccion, cuando administran el sacramento de la penitencia.

Para mejor conocer la diferencia entre la gerarquia de órden y la de jurisdiccion, conviene notar la que existe entre la potestad de órden, que compete á la primera, y la de jurisdiccion que es propia de la segunda. Diferéncianse estas en sus objetos y en el modo ó via de adquirirlas : el objeto de la potestad de órden, es la interior santificacion del alma por la gracia divina : el de la de jurisdiccion, el régimen y gobierno de los hombres, ó como personas privadas, ó en cuanto componen un cuerpo externo. Con respecto al modo ó via de adquirir una y otra, hé aquí como se expresa santo Tomás (1): « La potestad sacramental ó de órden se » confiere por cierta consagracion: mas todas las con-. » sagraciones de la Iglesia son indelebles, mientras » permanece el objeto consagrado, como se nota aun » en las cosas inanimadas, v. g. el altar, etc.; y por « tanto esta potestad subsiste en el hombre que la ad-» quirió, mientras vive, aunque haya incurrido en » cisma ó heregía : asi que, si vuelve al seno de la Igle-» sia, no se le ordena ó consagra de nuevo. Se prohibe, » en verdad, á semejantes personas, el uso de la potes-» tad de órden; pero si la ejercen, obtienen sin duda, » el efecto in sacramentalibus, pues que en tal caso, » obra el hombre como mero instrumento de Dios. » Mas la potestad de jurisdiccion es la que se confiere, » simplici injunctione hominis; y esta potestad es » amisible, y en efecto la pierden los cismáticos y he-» reges; los cuales no pueden absolver, ni escomulgar, » ni conceder indulgencias, ni ejercer otros semejan-» tes actos de jurisdiccion; y si los ejercen son abso-» lutamente nulos. »

<sup>(1) 2, 2,</sup> Quast, 39, art. 3.

4. — Con respecto á los privilegios de los clérigos, reservándonos hablar, ex professo, de las inmunidades reales, locales, personales y mixtas al tratar, en el libro tercero, de los bienes temporales de la Iglesia, expondremos brevemente en este artículo, otros de sus principales privilegios: y en el siguiente, nos ocuparemos, con mas detencion, de los mas famosos, denominados del cánon y del fuero.

Compete en primer lugar, exclusivamente, á los clérigos, servir ex officio al altar, cantar las divinas alabanzas, y celebrar las funciones sagradas que, por su naturaleza, ó por institucion y uso de la Iglesia, requieren especial ordenacion ó consagracion.

A ellos solos compete, y puede cometérseles, el ejercicio de la jurisdiccion eclesiástica, no pudiendo recaer ninguna especies de esta, en persona que no haya recibido, por lo menos, la tonsura clerical: Decernimus, dice el texto canónico, ne laici ecclesiastica negotia tractare præsumant (1). Ni aun la jurisdiccion que pertenece exclusivamente al fuero externo puede ser cometida á un lego: Indecorum est laicum vicarium esse episcopi, et seculares in Ecclesia judicare... (2).

Ninguno que no sea clérigo, puede ser promovido á los beneficios eclesiásticos. Asi es que, el derecho canónico (3) declara inválida, la provision del beneficio en persona no iniciada por la tonsura clerical, aunque se incorpore al clericato despues de obtenido aquel.

Corresponde á los clérigos presidir á los legos, y ocupar en la iglesia un lugar preeminente (4). A ninguno, que no sea clérigo, es permitido el uso de las vestiduras propias de las ceremonias sagradas, pues que el uso de estas se considera como acto propio del

<sup>(1)</sup> Cap, Decernimus, 2, de Judiciis. — (2) Can. in nona 22, can. 16, quast. 7. — (3) Cap. ex litteris 6, de transactionibus. — (4) Cap. Ut laici, 1, de vita et honest. clorc.

culto divino. Ni aun el del hábito clerical ordinario es permitido al que no pertenece al clero; porque siendo propio de los ministros sagrados, vulnera los derechos de estos el que le viste.

Mencionaremos tambien el privilegio llamado del capítulo Odoardus (1), en virtud del cual, el clérigo verdaderamente pobre, no puede ser encarcelado, excomulgado, ni de otra manera molestado por deudas: bastando que preste caucion juratoria de pagar, si llegare á mejor fortuna. Bien es, que los canonistas, tratando de este privilegio, aducen varias restricciones y limitaciones, como entre otros, puede verse en Barbosa, sobre este capítulo.

Finalmente, por disposicion del derecho canónico (2), reproducida y confirmada por una ley de Partida (3), los clérigos hijos de familia, tienen pleno dominio, en el peculio adventicio; del cual pueden disponer, como quisieren, en vida y en muerte.

5. — El privilegio llamado del cánon, reconoce su origen en el alto respeto que las naciones todas constantemente tributaron à los ministros destinados, con especial consagracion, al culto divino, calificando de sacrilego al que osase inferirles violencia ó injuria. Denominóse privilegio del cánon, en cuanto el que comienza, Si quis suadente, dictado en el concilio general segundo de Latran, confirmando esa inmunidad esencialmente fundada en la naturaleza misma del estado clerical, sometió el percusor de clérigo, à la gravisima pena de excomunion reservada al papa. Hé aqui el texto del cánon: Si quis suadente diabolo hujus sacrilegii reatum incurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat, et nullus episcoporum illum præ-

<sup>(1)</sup> Cap. Odoardus, 3 de Solutionibus. — (2) Cap. Quia nos de testamentis. — (3) Ley 3; tit. 21, Part. 1.

sumat absolvere nisi mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui præsentetur, et ejus mandatum suscipiat. Explicaremos las principales partes de este cánon, de acuerdo con el sentir de los mas acreditados canonistas y teólogos.

Las primeras palabras si quis, se refieren no solo á la persona de cualquier sexo, edad, condicion, ó dignidad, que ejecuta por si misma la percusion, sino tambien á los que excitan, mandan, aconsejan, ó de cualquier modo prestan auxilio, ó cooperacion, aunque solo sea expresando el deseo, si es que tiene efecto la percusion (1). Aluden asi mismo a los que, ex officio, son obligados á impedirla v no lo hacen (2); v aun, en sentir de algunos, á los que incumbe esa obligacion, ex solo motivo charitatis. Comprenden, en fin, á los que aprueban y dan por bien hecha, la ejecutada en su nombre, aunque, por otra parte, ni la hayan mandado ni aconsejado (3). Débese, empero, advertir, con respecto al que manda ó aconseja, que no incurre en la censura, si revoca el mandato ó consejo antes de la ejecucion del delito. Nótese tambien, que siendo concedido el privilegio, al estado clerical en general, no puede renunciarle un particular, ni consentir, por consiguiente, en la percusion, sin grave injuria de la corporacion.

Las siguientes palabras suadente diabolo, aluden á la malicia de la accion, la que es menester llegue á pecado mortal; pues la gravísima pena de excomunion mayor, no se incurre por una falta ligera. Por defecto de malicia, excusa de la censura, tanto la ignorancia de hecho, es decir, cuando se ignora el estado clerical de la persona, cuanto la ignorancia invencible de la

<sup>(1)</sup> Cap. mulieres 6, et cap. quanta 47, de sent. excomunicat. — (2) Cap. quanta de sent. excomunicat. — (3) Cap. cum quis de sent. excomunicat. in 6.

ley; bien que es harto dificil encontrar personas que, entre los católicos, ignoren esa disposicion canónica. Menester es tambien que la accion sea injusta, esto es, ejecutada injuriosamente y sin derecho: asi es que no solo el que hiere en defensa propia, cum moderamine inculpatæ tutelæ, sino tambien la muger que repele al agresor de su honestidad, y los superiores, padres y maestros que castigan dentro de los justos límites, ninguno de ellos incurre en la censura.

In clericum vel monachum. Bajo el nombre de clérigo, se entiende, el que al menos ha sido iniciado en este estado, recibiendo la primera tonsura (1). Pierden, empero, este privilegio, los tonsurados que abandonan el hábito clerical, si amonestados tres veces por el obispo no lo reasumen; los que toman parte y son cómplices en sediciones, motines, guerras, salteos, latrocinios, v. en fin, los que ejercen, durante un año, algun oficio vil é ignominioso, cual seria, por ejemplo, el de carnicero, tabernero, bufon, etc., al menos despues de la trina monicion del obispo. Asi mismo la palabra monge, se extiende á todos los religiosos de uno v otro sexo, aunque solo sean conversos ó coadjutores, v hasta á los no profesos ó novicios (2). Se comprende tambien, bajo ese nombre, á toda persona que pertenezca á una comunidad eclesiástica, en la cual, aunque no se hagan votos solemnes, se observa una regla determinada bajo la obediencia de un superior, y en fin á los terceros que viven en sus propias casas, si profesan el celibato, habiendo hecho voto de castidad, con autorizacion del obispo.

Finalmente por violentas manus, se entiende toda percusion injuriosa, bien se ejecute con las manos, ó con los piés, baston, piedra, ú otro instrumento. Se

<sup>(1)</sup> Cap. 11, de ætate et qualitate ordinandorum.
(2) Cap. 31, de sent, excomunicationis, in 6.

entiende tambien toda accion injuriosa, que infiera á la persona manifiesta violencia: v. g. arrojarle al agua ó al lodo, escupirle al rostro, detenerle con violencia en algun lugar, despedazarle el vestido, arrancarle de las manos algun objeto con ceño insultante. Mas no habria violenta Injectio manus, ni por consiguiente se incurriria en la censura, si solo con palabras se le injuriase, ni aun si se procurase herirle con piedra ú otro instrumento, pero se errase el golpe, ni menos la habria si se le hurtase secretamente, y sin ninguna violencia, cualquier objeto de su propiedad.

Como el cánon si quis reserva al sumo pontifice, con exclusion de los obispos, la absolucion de esta censura, distinguen, con este motivo, los canonistas tres especies de percusion, deteniéndose en la explicacion de cada una de ellas, para especificar los casos, en que pueden ó no absolver los obispos. No entraremos nosotros en esa innecesaria discusion; por cuanto nuestros obispos, en América, estan investidos de ámplias facultades, para la absolucion de esta, y de todas las censuras y casos reservados á la silla apostólica, no solo tratándose de delitos ocultos, sino aun de los públicos, y deducidos en el fuero contencioso : y aun esas facultades se cometen á veces á los confesores, v especialmente á los párrocos. Mas importante es notar, que si un regular hiere á un clérigo secular, debe ser absuelto por el obispo, ó por su superior con asentimiento del obispo; y si un religioso hiere á otro de distinta órden, es absuelto por su superior, con permiso del superior del que fué herido.

Obsérvese, en fin, que introducida por Martino V, en el concilio general de Constanza, la famosa distincion de los excomulgados, en tolerados y vitandos, solo se considera como vitandos, á los denunciados nominatim por el juez competente; exceptuándose empero, al público percusor de clérigo, que debe te-

nerse por tal, antes de la sentencia declaratoria del juez, si es que el hecho consta de manera, que nulla possit tergiversatione celari nec aliquo juris suffracio excusari. Así es que, antes de toda declaracion jurídica, el percusor de clérigo es vitando, concurriendo estas dos condiciones: 1ª si el hecho es notorio, por haberse ejecutado en la plaza, calles, iglesia, ú otros lugares públicos, en presencia de suficiente número de testigos; 2a si no lo excusa un motivo bastante, cual seria la ignorancia del estado clerical de la persona, la defensa propia, ú otra semejante.

Igualmente famoso es el privilegio denominado del fuero, en virtud del cual, ningun tribunal ni juez civil, puede conocer, en las causas criminales, ni aun en las civiles de los clérigos: conocimiento que es reservado exclusivamente al juez eclesiástico. Consta este privilegio de innumerables textos del derecho canónico, no menos que de las constituciones de los príncipes cristianos, principiando desde Constantino, que le han reconocido y confirmado.

Gozan de este privilegio: 1º los clérigos aunque solo sean ordenados de menores y aun los tonsurados, con tal que tengan las calidades requeridas por el Tridentino, de que luego se hablará; 2º los regulares de uno y otro sexo, con inclusion de los conversos ó legos, y aun los no profesos ó novicios; 3º los terceros de las órdenes regulares, y otras personas eclesiásticas, que viven en comunidad, con licencia del obispo, observando una regla determinada, bajo la obediencia de un superior.

Para que los clérigos minòristas gocen del fuero, exigió el Tridentino (1), una de las tres condiciones que expresa la disposicion siguiente: Is etiam, (habla del tonsurado ú ordenado de menores), fori privilegio

<sup>(1)</sup> Sess. 23, cap. 6, de reformat.

non aaudeat, nisi beneficium ecclesiasticum habeat, aut clericalem habitum et tonsuram deferens alicui ecclesiæ ex mandato episcopi inserviat, vel in seminario clericorum aut in aliqua schola vel universitate de licentia episcopi, quasi in via ad majores ordines suscipiendos versetur. Claro es, que basta una de esas tres condiciones, para que el clérigo minorista ó solo tonsurado, goce del privilegio, pues que las voces, aut vel, de que usa el concilio, son disvuntivas, y segun la regla del derecho: In alternativis sufficit alterum impleri (1). Asi es que goza de fuero, el minorista que posee beneficio eclesiástico, aunque no lleve hábito ni tonsura clerical, ni sirva en ninguna iglesia, como asegura Fagnano (2) haber decidido la Congregacion del concilio. Pero si el tonsurado ó minorista no es beneficiado, se requiere y basta, una de estas tres cosas: ó que llevando hábito y tonsura clerical sirva en alguna iglesia ex mandato episcopi: ó que con hábito v tonsura, viva en un seminario eclesiástico, con licencia del obispo; ó en fin, que con las mismas calidades, de hábito, tonsura y licencia, estudie en algun colegio. universidad ó escuela (3).

El derecho canónico hace extensivo este privilegio, á los minoristas casados, bajo estas tres condiciones que deben concurrir simultáneamente: 1ª que hayan contraido matrimonio cum unica et virgine (4); 2ª que lleven el hábito y tonsura clerical (5); y 3ª que, destinados por el obispo, sirvan en alguna iglesia (6).

Hablando del fuero de los clérigos, deberiamos entrar en la enumeracion y calificacion de multitud de casos, en los que no tiene lugar este privilegio, tanto

<sup>(1)</sup> Regula 7 ó juris, in 6.

<sup>(2)</sup> In cap. inter ceters 4, de rescriptis. n. 3. — (3) Barbosa in conc. sess. 23, cap. 7, de ref. et. alii. — (4) cap. clerici de clericis conjugat. in 6. — (5) Cit. cap. clerici. — (6) Conc. Trid. cit. sess. 23, cap. 6, de ref.

en causas civiles como en criminales. Mas como esta materia exige detenida discusion, la reservamos para su mas propio lugar, que es el tratado de los juicios, en el libro cuarto.

Nos ocuparemos si de una importante cuestion muy debatida por los canonistas. La exencion de la jurisdiccion secular ó el fuero clerical ¿ es de derecho divino ó humano? La opinion que sostiene, ser de derecho divino, cuenta á su favor gran número de escritores de nota, tales como Felino, Azor, Marta, Laiman, Fagnano, Barbosa, y otros muchos teólogos y canonistas. No son menos famosos los defensores de la contraria, entre los cuales figuran, Covarrubias, Cevallos, Boerio, Farino, Molina, Schanbogen etc., Menester es reconocer, que unos y otros se apoyan en poderosas razones y autoridades.

Antes de emitir nuestro juicio sobre esta delicada cuestion, observaremos que ella no se refiere ni comprende las causas espirituales, cuales son las que versan sobre asuntos de fé, de religion, del culto divino, sacramentos, ritos sagrados, etc.; porque respecto de estas, todos los católicos sostienen, que no solo los clérigos, sino tambien los legos, son exentos, por derecho divino, de la jurisdiccion y potestad secular; puesto que el judicial conocimiento y decision de ellas es propio del poder espiritual de las llaves, cometido por Jesucristo, exclusivamente, á los pastores de la Iglesia. Límitase por tanto la cuestion, á las causas meramente profanas.

Previa esta explicacion, plácenos mas el partido medio que, con Belarmino, adoptan otros acreditados canonistas y teólogos. Dicen estos que la exencion de que se trata, ha sido establecida y sancionada inmediatamente, por derecho humano; pero que originaliter et initiative desciende del divino. Esta parece

ser la idea que quiere insinuar el Tridentino (1), cuando aludiendo á esta inmunidad dice, que fué constituta Dei ordinatione, et canonicis sanctionibus. Dicese establecida ó constituida canonicis sanctionibus, porque en parte fué introducida por estas, y en parte por los privilegios de los príncipes, aprobados y aceptados en las mismas sanciones canónicas. Agrégase Dei ordinatione, con alusion, sin duda, á los ejemplos del antiguo y nuevo testamento, y especialmente del primero, en el cual, la ley divina eximia á los sacerdotes v levitas, de la jurisdicción de las otras tribus, sometiéndolos, privativamente, á la potestad de Aron y sus sucesores. « Por la expresion, ordenacion divina, no » se ha de entender, dice Belarmino, un precepto di-» vino propiamente dicho, que conste expresamente » en la Escritura, sino solo, que de los ejemplos ó tes-» timonios del antiguo y nuevo testamento, puede de-» ducirse, por cierta semejanza, ser la voluntad de » Dios, que los clérigos y cosas eclesiásticas, sean li-» bres de la jurisdiccion de los legos (2). »

Tanto mas distamos de la opinion de los que enseñan, ser de expreso derecho divino, la general exencion de los clérigos, en causas temporales, cuanto son notables las restricciones que, en nuestro siglo, ha recibido esa exencion, con explícita anuencia y aprobacion de la silla apostólica. Trascribirémos, en prueba de ello, el artículo 20 del Concordato celebrado por Pio VII, con el Rey de las dos Sicilias, en Enero de 1818, en el cual, reservando las causas eclesiásticas, al conocimiento y decision de los jueces y tribunales de la Iglesia, se declara á continuacion, que los jueces legos, deben conocer y sentenciar las causas civiles de los clérigos. Hé aquí el texto del artículo, literal-

<sup>(1)</sup> Sess. 23, cap. 6, de reformat.

<sup>(2)</sup> Belarmino de Clericis, lib. 1, cap. 28.

mente vertido del italiano. « Los arzobispos y obispos » serán libres en el ejercicio de su pastoral ministerio. » Conocerán y sentenciarán en sus tribunales las cau» sas eclesiásticas, y principalmente las matrimoniales, » que segun el cánon 12, ses. 24 del sagrado concilio » de Trento, corresponden á los jueces eclesiásticos. » No se comprenden en esta disposicion las causas ci» viles de los clérigos, como, por ejemplo, las de con» tratos, deudas, herencias, las cuales serán conocidas

» v definidas por los jueces legos. » Nada decidió el Concordato con relacion á las causas criminales de los clérigos : razon por la cual, habiéndose suscitado graves dudas, á causa de la divergencia de anteriores disposiciones legales, tuvieron lugar, á este respecto, importantes arreglos, en la Convencion celebrada en 1834, entre el sumo pontifice Gregorio XVI, y el rey Fernando II; siendo el mas notable, el que se contiene en el artículo 5, con referencia á la pena de muerte, concebido en estos términos : « El » gobierno no pedirá á los obispos la degradacion de » un eclesiástico condenado á muerte, sin comunicar-» les la sentencia de condenacion, en la cual debe ha-» cerse referencia, á los documentos del proceso que » comprueban el delito. No encontrando los obispos » observaciones fundadas que hacer, procederán, sin » retardar inútilmente el curso de la justicia, al acto » de la degradacion, invocando como es de su deber, » en favor del reo, la conmiseracion del Soberano. » Pero si encontraren en el proceso, graves motivos en » favor del condenado, los pondrán en conocimiento » de su majestad. Las observaciones de los obispos, » junto con los documentos que han tenido á la vista, » serán sometidos, de órden de su majestad, á la dis-» cusion de una comision, compuesta de tres obispos, » elegidos por su santidad, de seis que le serán pro-» puestos por el rey, y se agregarán á la comision, dos » asesores legos con voto consultivo: siendo inape» lable el fallo que esta comision pronunciare. Si bien
» examinado todo, juzgare infundadas las observa» ciones del obispo, se lo hará saber á este inmediata» mente, para que, sin mas réplica ni dilacion, proceda
» al acto de la degradacion, dando cuenta al mismo
» tiempo al gobierno para su inteligencia. Pero si la
» comision hallase ser fundadas las observaciones del
» obispo, lo representará así á su magestad, en una
» exposicion motivada, recomendando el condenado á
» la clemencia soberana. (1). »

Dedúcese de lo expuesto, que habiendo sido tan considerablemente restringido el fuero clerical, en solemnes tratados celebrados con el gefe supremo de la Iglesia, no debe mirarse esta inmunidad, como establecida y prescripta por derecho divino; pues que las prescripciones del derecho divino, es claro, que no pueden ser derogadas ni restringidas por la autoridad humana.

Podriamos alegar tambien, en apoyo de esta asercion, el ejemplo de la Francia, donde no reconociendo, hoy dia, la ley civil, la inmunidad personal de los clérigos, conocen los jueces seglares en todas sus causas civiles y criminales; pues aunque semejante práctica no haya recibido la aprobacion de la silla apostólica, cuenta al menos con su tolerancia; y ademas con la aquiescencia y sometimiento de la Iglesia galicana: tolerancia y sometimiento que no tendrian lugar, si la exencion de que se trata, fuera de expreso precepto divino ó natural. Permitasenos citar, con relacion al hecho á que aludimos, las formales palabras del moderno canonista frances Lequeux: Cum hodie (dice)

<sup>(1)</sup> Ambos documentos, el Concordato y la Convencion, pueden verse en el Apéndice al primer tomo de la obra titulada *Lexioni di diritto canonico*, per Salzano. Véase tambien la leccion 6, tomo 2, de la misma obra.

non agnoscatur lege seculari immunitas personalis clericorum à foro seculari, superfluum videtur de ea materia disserere, canones priscos proferre, expendere eliam varios casus in quibus clerici censebantur amittere privilegium fori et subjici foro sæculari, etc. Añade sí à continuacion lo siguiente: Verum aliunde certum est, jurisdictionem judicis secularis mínime impedire, quin etiam nunc coram judice ecclesiastico possit conveniri reus, ut apud ipsum plectatur pænis canonicis (1).

Nótese, empero, que ni en la Francia, conocen jamás los jueces seglares en causas por su naturaleza espirituales, ora sean concernientes á los eclesiásticos, ora á personas seglares: pues, que hasta la misma razon natural prescribe, que solo á los ministros de la Iglesia á quien está encomendado el régimen de los fieles en órden á la eterna salud, compete juzgar en las cosas sagradas.

6. — Pasamos ahora á considerar los privilegios del cánon y del fuero, con relacion á las disposiciones dictadas, á su respecto, por el derecho civil vigente entre nosotros. Y principiando por el primero, bástenos trascribir el texto integro de la ley 3, tít. 9, part. 1, en la cual se aducen catorce casos de excepcion, en que no se incurre la pena de excomunion fulminada por el cánon Si quis; debiéndose notar, que todas esas excepciones, son conformes á las prescripciones del derecho canónico; como se puede advertir consultando los textos canónicos que, en apoyo de cada una de ellas, cita Gregorio Lopez en las notas á esta ley. Dice, pues así: « Manos airadas metiendo alguno en clérigo ó en ome ó en muger de religion, para ferirlo ó para

<sup>(1)</sup> Lequeux en su obra titulada: Manuale compendium juris canonici, tomo 3, trat. 3, de judiciis eclesiasticis, pág. 472, edicion de Paris de 1843.

matarlo, ó para prenderlo, cae en dos penas: la una de dexcomunion, la otra que ha de ir á Roma que lo absuelvan. E como quier que de suso es dicho, que todo ome que mete manos airadas en elérigo ó en religioso, que es dexcomulgado por ello; pero catorce razones v á, porque lo non seria el que lo fiziese... La primera es : si algun clérigo deiase la corona é endoviese como lego; ca el que lo firiese, non sabiendo que era clérigo non seria dexcomulgado. La segunda es: si alguno dejase ábito de clerigo é anda con armas de lego, metiéndose á fazer con ellas cosas desaguisadas, ca este tal despues que lo amonestase su Perlado, si non se quiere ende quitar, é despues le firiere alguno, non es dexcomulgado maguer sepa que es clérigo. La tercera es : si algun clérigo es mayordomo ó despensero de lego é le amonesta su Perlado que lo non sea, si lo non quisiere dejar, é fallare que fizo engaño en aquello que tuvo en poder, si lo prendiere aquel su señor non es dexcomulgado por ello, como quier que algunos digan lo contrario. La cuarta razon es : si alguno firiere al clérigo faciendo algun trebejo é non con saña. La quinta razon es : si algun maestro fiere algun dicípulo suyo por razon de castigo ó de enseñamiento. La sexta razon es : si el clerigo quiere ferir á alguno, é lo firiere el otro luego á él por ampararse. La séptima razon es : si falla á algun clérigo con su muger ó con su fija, ó con su madre, ó con su hermana, ca si lo firiere non es dexcomulgado por ello. La octava razon es: si cuando el Capiscol ó el chantre ó el vicario fiere alguno de los clérigos del coro por razon de su oficio; ca por tal ferida non seria dexcomulgado. Esto mismo decimos que seria del obispo ó del Abad ó del Prior, é aún de aquellos que lo firiesen por mandato destos, por alguna razon derecha. Asi como cuando algun clérigo fuese fallado en algun yerro é mandase alguno destos sobredichos á otro clé-

rigo que les diese diciplina; ó si oviese fecho malfetria, é digese alguno que toviese la justicia por el rey que gelo prendiese. La novena cosa es : si los Mayorales de la iglesia ó los mas ancianos ven algunos de los mozos del coro (que no sean subdiáconos) que embargasen las horas é los firieren livianamente para castigar que lo non fagan. La decena es; si su Señor, é non es ordenado de órden sagrada, é lo face por castigo. La oncena es : si el padre firiere á su fijo, ó á otro cualquier que sea su criado, ó que sea á su compañía. La docena es: si alguno firiere á su pariente por castigo, que sea otrosi de menores órdenes. La trecena es : si alguno mata ó firiere clérigo degradado ó dado al fuero de los legos. La catorcena es : si el clérigo se faze caballero ó seglar, o se casa con muger viuda ó con dos vírgines ó con otra que non fuese vírgen. »

Mas con relacion al fuero clerical, reservándonos como arriba digimos, especificar en el tratado de los juicios, todos los casos, en que segun las leyes vigentes no tiene lugar el fuero, quedando sometidos los eclesiásticos al foro secular, mencionaremos ahora ciertas disposiciones relativas á este asunto.

La ley 4, tit. 10, lib. 1, Nov. Rec. manda que si un delincuente para eximirse de la jurisdiccion real alegase ante el juez civil la calidad de tonsurado, le remita este al juez eclesiástico, el cual mandándole arrestar en la cárcel eclesiástica, procederá á examinar la causa del clericato; y si ademas debe gozar el reo el privilegio de tal; y segun lo que resultare del exámen, ó le impondrá la pena correspondiente al delito, si el reo debiere gozar de fuero, ó en caso contrario lo remitirá á la justicia secular, para que lo juzgue con arreglo á las leyes; y se previene que, si requerido el juez eclesiástico, omitiere la encarcelacion, el juez seglar le mande prender y tenga en la cárcel hasta la decision de la causa del clericato.

La ley 6 del mismo tit. reproduce y exige expresamente la extricta observancia de las condiciones requeridas por el Tridentino, para que los tonsurades gocen el fuero en causas criminales. Manda asi mismo cumplir una disposicion de S. Pio V, expedida á súplica del Rey, para que los minoristas sean juzgados por los jueces seglares, si no es que hayan llevado el hábito y donsura clerical seis meses antes de la perpetracion del delito.

Y para que el decreto del Tridentino tenga cumplido efecto, y se eviten fraudes y competencias entre jueces eclesiásticos y seglares, la misma ley manda cumplir la instruccion circulada á los prelados y jueces eclesiásticos, concebida en los términos siguientes: « Conviene que el mandato ó título que el Prelado diere á los que destiña al servicio de la iglesia sea por escrito y ante Notario, con dia, mes y año, declarando el nombre de á quien se da, y de donde es vecino, y el lugar, iglesia, oficio y ministerio en que ha de servir, y lo mismo en lo del estudio, que la licencia se dé por escrito en la misma forma, declarando el estudio ó escuela, y la facultad que ha de estudiar, y aun la edad y cualidad de la persona.

« Para que las justicias seglares tengan entendido quienes son los que tienen los dichos títulos ó licencias, para gozar del privilegio, deben los que los tuvieren, presentarlos ante la justicia de la cabeza del partido de su jurisdiccion; donde conforme á lo que les está ordenado, se sentará en un libro su nombre con la relacion, y demas de esto se les dará fé en las espaldas ó al pié de dicho título ó licencia de la presentacion dello, cual está prevenido se haga por las dichas justicias sin los detener ni molestar, ni permitir se les lleve cosa alguna de derechos.

« Cuando ocurriere el caso que el de primera tonsura y primeras órdenes pretenda, que por razon de

estar en el servicio de la iglesia ó en el estudio, ha de gozar de privilegio, y ser remitido á la justicia eclesiástica, agora sea estando preso por la justicia seglar, agora esté presentado ante la eclesiástica, ó en otra cualquier manera que se proceda, antes que el juez eclesiástico proceda á dar sus cartas y censuras, demas de lo que toca al clericato, y al hábito y tonsura, y de la informacion que de esto se ha de dar, se ha de presentar el dicho testimonio ó licencia, con la dicha fé de presentacion ante la justicia seglar. Y para lo que toca á que conste que ha servido y sirve en la iglesia, ó ha estudiado ó estudia, ha de preceder informacion del cura y con dos parroquianos siendo en la iglesia parroquial, ó de dos capitulares siendo en iglesia catedral ó colegial, ó de superior con dos religiosos siendo en monasterio, y asi respectivamente en los otros lugares pios, que con juramento declaren haber servido v servir, v el tiempo v el ministerio en que ha servido; y lo mismo en el estudio, del maestro y catedrático, y de los estudiantes que juntamente hayan estudiado. con él. En las cartas ó censuras que dieren los jueces eclesiásticos, para inhibir los seglares, de las causas de los de primera corona y órdenes, han de ser auténticamente insertos los títulos, licencias é informacion, para que á los jueces seglares les conste ser así : y en los procesos eclesiásticos así mismo, que por via de fuerza fueren al nuestro consejo y audiencias, ha de estar y constar todo lo susodicho, para que por los de nuestro consejo y oidores se proceda y provea como convenga. Y si el de primera corona y primeras órdenes pretendiere gozar del privilegio por razon de tener beneficio eclesiástico, presentará el título del beneficio, con la informacion que para averiguacion de él será necesaria. Y esto asi mismo se insertará en las cartas y mandamientos de los jueces eclesiásticos, y se pondrá v constará de ello en los procesos eclesiásticos que fueren por via de fuerza. Guardándose la dicha órden se cumplirá y satisfará el dicho concilio y fin que en él se tuvo; y cesarán los fraudes y cautelas que podria haber; y se excusarán las diferencias y competencias entre las justicias eclesiásticas y seglares... »

La ley de dicho título declara que el fuero de que deben gozar los tonsurados, con arreglo al decreto del Tridentino, y á la ley anterior, se limita únicamente á las causas criminales, pero que en todo lo demas, asi como en el pago de alcabalas, pechos, y contribuciones de cualquier especie deben considerarse cual si fueran legos, salvo si no siendo casados poseyeren actualmente beneficio eclesiástico.

En Real Cédula de 12 de Mayo de 1741, se mandó cumplir un breve de Clemente XII, en el cual se extienden á los dominios de España, las disposiciones de la Bula In supremo justitiæ solio, expedida por aquel pontifice para los estados pontificios. En esa Bula se dispone, que el clérigo de primera tonsura que no tiene beneficio, si cometiere dos homicidios con ánimo deliberado y premeditado, pierda los privilegios del cánon y del fuero, y sea entregado al brazo secular, para que se le aplique las penas correspondientes. Se dispone tambien que el clérigo de menores, que ni tiene beneficio, ni observa lo prevenido por el Tridentino, no goze de fuero en causas de homicidio, antes quede privado de él.

Nótese ahora de paso, que en general tratándose de delitos atrocísimos, que se llaman privilegiados, puede el juez seglar apresar al reo aunque sea sacerdote secular ó regular, y dando cuenta inmediatamente al juez eclesiástico, proceder de acuerdo con este, á la sustanciacion de la causa, cual si formaran un solo juzgado; debiendo consultar á sus respectivos superiores en caso de divergencia sobre alguna providencia interlocutoria, y no conformándose estos, introducir el

recurso de fuerza. Conclusa la causa para definitiva, se pasa el proceso al Fiscal respectivo para que resultando mérito dictamine, que se pida al juez eclesiástico la degradacion y libre consignacion del reo; verificada la cual se procede á pronunciar la sentencia, consultando antes de la ejecucion con arreglo á la ley (1).

7. — El Concilio de Trento describió, en general, las obligaciones de los clérigos con las palabras siguientes: « Nada hay que mas instruya y excite contínua-» mente los hombres á la piedad v ejercicios santos. » que la buena vida y ejemplo de los que estan consa-» grados al servicio divino; porque como se los ve ele-» vados en un órden superior á las cosas del siglo, to-» dos fijan en ellos los ojos, como en un espejo, to-» mando el ejemplo que deben imitar. Por eso es, que » los eclesiásticos llamados á tener al Señor por su he-» rencia, deben arreglar de tal modo su vida y con-» ducta, que en sus vestidos, su porte exterior, sus » pasos, sus discursos, y en todo lo demas nada apa-» rezca que no sea sério, modesto y religioso, evitando » aun las leves faltas que en ellos serian muy notables, » para que sus acciones impriman en todos respeto » y veneracion. Mas como es justo que á este respeto » se emplee tanta mayor solicitud, cuanto es mayor » el honor y ventajas que de ello reportará la Igle-» sia de Dios, el santo concilio ordena que todo lo que » de antemano ha sido saludablemente prescripto por » los soberanos pontífices y santos concilios, bien sea » sobre la honestidad de vida, la buena conducta, la » decencia en los vestidos, y la ciencia necesaria en » los eclesiásticos, ó sobre el lujo, los espectáculos, los » bailes, juegos de azar v otros, v en fin acerca de

<sup>(1)</sup> Véase la nota à la ley. 9, tit. 12, lib. 1, de Indias donde se citan sobre esta materia varias reales cédulas: y al Febrero novisimo, tomo 8, cap. 6, apéndice 7.

» cualquiera suerte de desórdenes, y negocios secula-» res de que deben abstenerse; sea en lo sucesivo in-

» violablemente observado, bajo las mismas penas, ú

» otras mayores, si los ordinarios creyeren conveniente

» imponerlas; sin que la ejecucion de lo que tiende á

» la reforma de las costumbres pueda ser suspendida

» por ninguna apelacion (1). »

Vamos, pues á ocuparnos en este artículo de las obligaciones de los clérigos, asi como de los actos, costumbres, ejercicios y profesiones que les son prohibidos, por derecho comun y especial de América.

La primera y mas esencial obligacion de los clérigos consiste en la continencia anexa á su estado. No ha sido, á este respecto, constantemente invariable la disciplina de la Iglesia. En la griega, prevaleció al fin, y rige actualmente, la que permite á los clérigos casados antes de recibir el órden sacro, á excepcion de los obispos, continuar en el estado clerical, la vida y derechos del estado convugal : no les es lícito, empero, contraer matrimonio despues de recibido el órden sacro. Mas en la latina, se prohibió siempre á los obispos, presbíteros y diáconos, no solo contraer matrimonio despues de la recepcion de los sagrados órdenes, pero aun el uso del contraido con anterioridad: y segun la reciente disciplina, no se admite ninguna persona al órden sacro, incluso el subdiaconado, á menos que intervenga el consentimiento de la muger, la cual debe ademas entrar en religion ó al menos emitir voto simple de castidad (2). Ultimamente el Tridentino fulminó anatema contra los que dijesen, que al ordenado in sacris le es permitido el matrimonio, y que es válido el que celebrare: Si quis dixerit clericos in sacris

<sup>(1)</sup> Conc. Trid. sess. 22, cap. 1, de reformat.

<sup>(2)</sup> Véase á Salzado, « lezioni di diritto canónico, » lib. 2, lezione 11.

1

ordinibus constitutos... posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto anathema sit (1).

Disputan los teólogos si la obligacion de la continencia emana de la ley eclesiástica, ó de voto anexo al órden sacro por autoridad de la Iglesia, que necesariamente emite todo el que libremente recibe la ordenacion. Defienden unos lo primero, otros lo segundo, y otros derivan la obligacion de ambos principios. Sin tomar parte en esta cuestion, bástenos decir que los padres del Tridentino no tuvieron á bien decidirla; que por eso, segun Palavicini (2), usaron en el cánon poco antes citado de aquellas palabras, non obstante lege eclesiastica vel voto. Obsérvese, sin embargo, que todos convienen, en que aun el que recibiera órden sacro sin intencion de obligarse á la continencia, quedaria obligado á ella, de manera que violándola pecaria contra las virtudes de la castidad y religion.

Gravísimas son las penas fulminadas por los sagrados cánones contra los eclesiásticos concubinarios. El concilio de Trente prescribe (3), que si son beneficiados, despues de la primera admonicion sean privados de la tercera parte de los frutos del beneficio, despues de la segunda de todos estos, y suspendidos de la administracion del beneficio, y despues de la tercera depuestos y destituidos para siempre; pero que si no son beneficiados, sean castigados, conforme á su contumacia, con pena de cárcel, suspension de órden, inhabilidad para obtener beneficios, y otras penas al arbitrio del obispo.

El concilio Limense I, de Santo Toribio, reprodujo y mandó observar la disposicion del Tridentino (4); y

<sup>(1)</sup> Sess. 24, can. 9. — (2) Historia del Concilio de Trento, lib. 23, cap. 9, n. 2. — (3) Sess. 25, cap. 14, de reformat. — (4) Accion 3, cap. 19.

se advierte asi mismo inculcada su observancia, en las constituciones sinodales de Santiago (1) y Concepcion (2).

Quisieron ademas los sagrados cánones preservar á los eclesiásticos de todo peligro ó sospecha de incontinencia; y por eso les prohibieron la habitacion con mugeres peligrosas, toda familiaridad con estas, y aun la concurrencia á los bailes, saraos, y espectáculos profanos.

En cuanto á la habitación con mugeres, principiando desde el concilio Niceno (3), numerosas son las disposiciones canónicas, que prohiben á los clérigos habitar en sus casas con mugeres, que no sean sus inmediatas parientas, ó que por su edad y otras circunstancias sean exentas de toda sospecha. Benedicto XIV, en sus instituciones 82 y 83, siendo arzobispo de Bolonia, trató este asunto con la erudicion y sabiduría que le son propias, y despues de una detenida-reseña y comparacion de las prohibiciones canónicas dictadas en la materia, ateniéndose, segun él dice, á la mas suave y moderada reciente disciplina, permitió á los clérigos de su diócesis, que pudiesen tener en sus casas, á la madre, abuela, hermanas, é hijas de hermanos ó hermanas, y tambien parientas por afinidad en primero y segundo grado, aun en la línea trasversal; y en cuanto á sirvientes ó criadas, que puedan vivir en la casa, las que sirvieren á las parientas inmediatas de que se ha hablado, y las mugeres de los criados varones; y si el cura ó clérigo vive solo, que pueda tener á su servicio una ó dos criadas de buena fama, que no tengan menos de 40 años de edad; pero protesta, que no tendrá lugar ningun permiso, en todo caso de fundada sos-

<sup>(1)</sup> Sínodo del Señor Carrasco const. 2, cap. 3. — (2) Sínodo de Concepcion const. 7, cap. 4. — (3) Can. Interdixit. 16, dist. 32.

pecha ó mala fama, de parte del eclesiástico, ó de las parientas ó criadas que sirvan en su compañía.

El concilio Limense I, de Santo Toribio (1), prohibe en general á los clérigos, tener en sus casas mugeres sospechosas; y aludiendo en particular á los párrocos de Indios, les veda servirse de indias jóvenes, pudiendo tener criados varones, y á falta de estos servirse de mugeres satis ætate provectarum.

Concuerda con esta disposicion la del concilio I Megicano, el cual manda (2), que ningun clérigo de órden sacro ó beneficiado, « de cualquier dignidad ó condi» cion que sea, tenga en su casa ó compañía muger » que, segun las disposiciones del derecho, sea tenida » ó reputada por sospechosa, ni con quien en algun » tiempo haya sido infamado, de cualquiera edad que » sean. »

Pero no solo la habitación, toda familiaridad y trato peligroso con mugeres, y aun el prestarles obsequios menos decorosos al estado clerical, se ha prohibido severamente á los clérigos en nuestros concilios americanos, de conformidad con el derecho comun (3). Hé aquí como se expresa, á este respecto, el Sinodo del Señor D. Fr. Bernardo Carrasco (4): « Téngase en » memoria lo que el concilio Limense tiene severa-» mente prohibido, que ningun clérigo acompañe á » muger alguna por las calles, ni lleve de la mano, ni » á las ancas andando camino, si no es que sea madre » ó hermana: evitando toda compañía v trato de mu-» geres, en especial de las sospechosas, y que puedan » con su comunicacion engendrar nota, y por eso ni » las admitirán en sus viviendas, ni las visitarán en . » las de ellas... »

<sup>(1)</sup> Accion 3, cap. 19. — (2) Cap. 51. (3) Can. Clericus 20, et can. Clerici 32, dist. 81. — (4) Const. 2, cap, 3.

Sea por la modestia propia del estado, ó por alejar toda ocasion de escándalo, el derecho canónico prohibe tambien á los clérigos, la concurrencia á bailes, representaciones escénicas, y otros espectáculos profanos (1): prohibicion que insinuó el Tridentino en el lugar citado arriba. El mencionado concilio Limense manda bajo pena de excomunion ipso facto, que los clérigos ó monges no sean actores in scena aut mimico quovis ludo, sino es que el argumento sea pio y religioso, y aprobado por el obispo (2). El Mejicano III, no solo prohibe al clérigo de órden sacro la representacion cómica, etiam in festo Corporis Christi, pero tambien el enmascararse, ó disfrazarse, ó transitar por calles ó plazas, sin el vestido talar; el bailar en solemnidades ó reuniones públicas, aunque sean de misas nuevas, casamientos, etc., y cantar cantiunculas inhonestas aut profanas (3).

Prohíbese así mismo, á los clérigos, los juegos de azar ó de suerte, por los cuales se entiende, aquellos en que la victoria pende del mero acaso, cuales son, por ejemplo, los de dados, y los de naipes, si son de envite, como se suele decir. Enseñan los teólogos, que peca mortalmente el clérigo que con frecuencia se emplea en estos juegos, y aun si juega una sola vez, pero con escándalo ó exponiendo una suma considerable de dinero. Permitidos son, empero, los juegos que penden meramente de la industria ó ingenio: mas si son mixtos, como se denominan aquellos en que la victoria se debe á un tiempo al acaso y al ingenio, dificilmente se excusaria de grave culpa, el clérigo que con frecuencia los jugase, lucri causa, por la afinidad que tienen con los de suerte y graves males que de ellos dimanan.

<sup>(1)</sup> Cap. Non oportet, dist. 5, de Consecrat.; et cap. Clorici 15, de vita et honest. etc. — (2) Accion 3, cap. 20.—(3) Tit. 5, de Evitandis spectaculis vanis, etc. § 2 y 3.

Veamos ya cuales son las prescripciones del derecho canónico americano con relacion al juego. El provincial Limense I, de Santo Toribio (1), prohibe á los clérigos, con pena de excomunion ipso facto, los juegos prohibidos por derecho, si en ellos se expusiere una suma que exceda de cincuenta aureos (cien pesos); « queremos, empero, añade el texto, se exceptúe el » juego honesto de puro recreo, con tal que no se » exponga una suma que exceda de dos aureos (cuatro » pesos), el cual tampoco debe ser frecuente. »

El Mejicano III manda (2), que ningun clérigo de órden sacro, ó que posea beneficio, clam aut publice, per se vel per interpositam personam, exponga en juego prohibido ninguna suma en dinero ó especies precio estimable, bajo la pena de restituir todo lo que ganare, y la exhibicion de una multa pecuniaria de treinta pesos por primera vez, el duplo por la segunda, y por la tercera la misma multa, con la agregacion de otras mas graves penas al arbitrio del obispo. Y no solo les prohibe jugar en los términos expresados; pero tambien ser expectadores de juegos prohibidos, permitirlos en sus casas, prestar dinero ó afianzar á los que juegan.

Iguales disposiciones, con corta diferencia, se leen en los Sínodos del pais: bástenos trascribir las palabras con que se expresa la const. 9, tit. 9, de la última de Santiago celebrada por el señor Alday en 1763....

- « Manda este Sínodo que ningun clérigo pueda jugar
- » dados ó naipes para los que son de envite ó penden
- » del acaso, y que por eso aun están prohibidos á los
- » seculares en las leyes reales : como tambien que en
- » sus casas no tengan mesa de juego, para que en ella
- » se juegue por cualesquiera personas; ni entren
- » aunque sea para ver jugar en las casas de trucos, ú

<sup>(1)</sup> Accion 3, cap. 17. — (2) Tit. 5, de Ludis clericis prohibitis.

» otras de juego público; todo pena de veinticinco pe-» sos por la primera vez; y cuando tengan alguna diver-» sion de las que son permitidas, sea con personas » honestas, y que no exceda decuatro pesos la cantidad » que se expone, pena de doce. »

En cuanto á la negociación prohibida tambien á los clérigos por derecho canónico (1), deben tenerse presente entre nosotros las varias especies de contratos é industrias, que los concilios americanos han declarado ser prohibidos á los eclesiásticos en América. Sin mencionar en particular esas disposiciones que pueden consultarse en los lugares que abajo se citan (2), bástenos trascribir la constitucion 15, tít. 9, del citado Sinodo de Santiago, que reproduce una parte de ellas, en los términos siguientes: « No hay prohibicion tan » repetida en el derecho canónico, breves pontificios, » concilios generales y particulares, como la de que » los clérigos no tengan trato v negociacion, habiéndose » extendido hasta prohibirla por interpósita persona: » las cuales determinaciones renueva este Sínodo y de-» clara : ser negociacion prohibida á los eclesiásticos. » el arrendar diezmos sacando su administracion en » remate, como lo hacen las personas seculares: el » trabajar minas por sí ó por medio de otros de su » cuenta; y el tener trapiches ó ingenios de moler me-» tales; todo lo cual está igualmente prevenido en las » leves de estos reinos; y respecto de esta prohibicion » general corre con mas estrechez en los párrocos para » con sus feligreses, y en el territorio de sus doctrinas: » habiéndoseles impuesto por la Santidad de Cle-» mente IX, la pena de excomunion mayor latæ sen-» tentiæ, en una bula dirigida particularmente á las

<sup>(1)</sup> Cap. Secundum 6, Ne clerici, etc.

<sup>(2)</sup> Limense I, de Santo Toribio, Acc. 3, cap. 12 y 21; Mejicano III, tit. 20, todo entero; Sínodo de Concepcion, const. 8, cap. 4.

- » Indias; ha parecido hacer memoria de ella en este
- » Sínodo, á fin de que todos tengan presente su con-» testo para cuidar de su observancia. »

» testo para cuidar de su observancia.»

Débese observar que no se prohibe á los clérigos:

1º el vender los frutos de su patrimonio ó beneficio, ni tomar en arriendo un fundo para su propio uso y comodidad, y sin mira de lucro; 2º cjercer un oficio ó arte honesto y decoroso, para atender á su subsistencia, ó la del prógimo; 3º vender por su justo precio las especies que se habian comprado para el uso propio ó de la familia, y despues se cree conveniente deshacerse de ellas por innecesarias, ó para comprar otras; 4º comprar ciertas especies cuando abundan, para venderlas en tiempo de escasez ó penuria á los parientes, amigos ó pobres, por el precio en que se compraron.

8. — Mencionaremos otros actos y ejercicios prohibidos á los clérigos por el derecho canónico general y el especial de América.

Prohíbeseles con graves penas el ejercicio de la caza (1). Los canonistas interpretando los cánones que la prohiben, distinguen dos especies de ella: una que llaman clamorosa, cual es, dicen, la que se practica con gran ruido y tumulto de armas, redes, perros, etc., como sucede cuando se caza grandes fieras, v. g. lobos, ciervos; y otra que denominan quieta, cual es la que se ejecuta sin grande estrépito, para cazar algunas fieras pequeñas ó volátiles; y no importa que se use de alguna arma de fuego, y uno ú otro perro. Establecida esta distincion, dicen de ordinario, que de la primera y no de la segunda se entienden las prohibiciones canónicas. Pero Benedicto XIV, apoyado en graves fun-

<sup>(1)</sup> Cap. Episcopum de clerico venat. et alibi.

damentos sostiene, que no es menos contraria á los sagrados cánones la caza denominada quieta (1).

El Limense I, de Santo Toribio, previene á los Ordinarios y Visitadores, no permitan á los clérigos el ejercicio de la caza; y tanto menos que mantengan perros ó aves con ese objeto (2).

Prohíbeseles tambien llevar armas consigo (3): bien que esta prohibicion, segun Barbosa (4), no se debe entender de manera que no les sea permitido llevar armas defensivas, cuando transitan por caminos peligrosos, donde se teme ser asaltado por gavillas de salteadores, ó de enemigos en una guerra.

El Mejicano III inculca la misma prohibicion de llevarlas, ora sean ofensivas ó defensivas, de dia ni de noche, en pueblos ni en caminos, bajo la pena de perder las que llevaren; pero se las permite cuando transitan por lugares ubi bellum geritur, ó si interviene otra justa causa, con tal que para ello obtengan del obispo licencia por escrito (5).

El Concilio general Lateranense III, prohibe á los clérigos ciertos actos contrarios á la mansedumbre propia de su estado. Hé aquí el texto del cánon (6): Sententiam sanguinis nullus clericus dictet aut proferat, sed nec sanguinis vindictam exerceat, aut ubi exerceatur intersit. Nec quisquam litteras dictet aut scribat, pro vindicta sanguinis destinandas. Nec ullam chirurgiæ artem subdiaconus, diaconus vel sacerdos exerceat, quæ adustionem vel incisionem inducat.... Acerca de la sentencia, testificacion, acusacion, ú otra ingerencia directa en causa de sangre, se hablará en el tratado de las irregularidades. En cuanto á los otros

<sup>(1)</sup> De Synodo, lib. 11, cap. 10, n. 8. — (2) Accion 3, cap. 23. — (3) Can. Quicunque 6, can. 23, q. 8. (4) Jus ecclesiast. lib. 1, cap. 11, n. 139. — (5) — Tit. 5, § 6.— (6) Cap. Sententiam 9. Ne elerici, etc.

pormenores de este cánon, obsérvese: 10 que la prohibicion de asistir ó presenciar la ejecucion de la sentencia de sangre, no comprende á los que concurren con el objeto de auxiliar al reo; 20 que si bien se prohibe al clérigo toda operacion quirúrgica, en que intervenga incision ó adustion, ora se practique en otros ó en sí mismo; no infringiria la ley el que solo aplicase un emplastro al tumor, ni el que solo aconsejara la amputacion; y lo que es mas, no pecaria, ni incurriria en irregularidad el clérigo que, en caso de urgente necesidad, y faltando todo cirujano, ejecutase debidamente la operacion, aun cuando se siguiese la muerte.

Deben asi mismo abstenerse los clérigos del ejercicio de la medicina, por los peligros anexos á esta profesion; pero no se ha de juzgar que la ejerce el párroco ó sacerdote que, gratuitamente y solo por caridad, aconseja ó administra remedios, que ningun peligro envuelven, cual lo puede hacer un prudente padre de familias.

Finalmente, prohibe á los clérigos el derecho canónico ejercer en los juzgados y tribunales seculares, los oficios de abogado, escribano, procurador ó cualquier otro (1); ser procuradores extrajudiciales ó de negocios (2), y tanto mas tutores ó curadores, sino es que la tutela sea deferida por la ley, cual es la que se denomina legítima (3).

Con respecto á la abogacia nótese con Benedicto XIV (4), que los clérigos pueden ejercerla sin restriccion en los tribunales eclesiásticos; pero en los seculares solo se les permite en los casos que expresa la decretal Clerici, á saber: Si causa ibidem agitanda propriam, ipsorum, vel ecclesiæ cui præsunt aut cui

<sup>(1)</sup> Cap. Pervenit 1, can. 21, quast. 3. — (2) Citato capite. — (3) Ibidem. — (4) De Synodo Diceces., lib. 13, cap. 10, n. 12.

adscripti sunt, vel denique miserabilium personarum rem utilitatemque respiciat.

9. — Las prescripciones canónicas imponen tambien á los clérigos el deber de llevar el hábito y tonsura clerical.

Sabido es que si bien el vestido de los clérigos debió ser en todo tiempo decente, modesto y conveniente al estado, no se diferenció antes del siglo sexto, en cuanto á la forma, del que llevaban los seglares. Fué solo en aquel siglo, cuando adoptando estos el vestido corto de los Barbaros, que inundaron el imperio romano, creveron los clérigos mas propio de su estado, conservar el vestido largo consistente en la antigua túnica y toga romanas : y desde entonces, ese vestido largo, que mas adelante se llamó talar, porque se mandó llegase usque ad talos, fué el hábito propio de los clérigos, prescripto en numerosos concilios (1). Hé aquí como se expresa á este propósito el Tridentino (2) reproduciendo las graves penas impuestas por Clemente V: « Aunque el hábito no hace al monge, » siendo necesario que los eclesiásticos lleven siempre » vestidos convenientes al propio estado, para que ma-» nifiesten la interior honestidad de sus costumbres » por la exterior decencia de sus vestidos; y siendo tal » al proprio tiempo la temeridad de algunos, que con » desprecio de la dignidad y honor del clericato se » atreven á llevar públicamente vestidos laicales, po-» niendo, por decir así, un pié en las cosas divinas v » otro en las de la carne; por tanto todos los eclesiás-» ticos ordenados in sacris, ó que obtienen oficio ó » beneficio eclesiástico, si despues de amonestados por » el obispo, ó por su edicto público no llevan el há-» bito clerical honesto y conveniente á su órden y di-

<sup>(1)</sup> El Agatense en 506; el Matisconense en 581, el Romano III, en 743, el Metense en 888, etc. — (2) Sess. 24, de ref, cap. 6,

» gnidad, el cual debe ser conforme á las órdenes y » mandato del obispo, pueden y deben ser por este » compelidos con la suspension de órden, oficio y be-» neficio; y aun, si despues de corregidos incurren en » la misma falta, con la absoluta privacion de oficio y » beneficio, segun lo dispuesto en la constitucion Quo-» niam de Clemente V.»

El Tridentino, como se vé, y lo nota Benedicto XIV (1), no determinó la forma precisa del hábito clerical, reservando esta determinacion al arbitrio del obispo. Empero consultando las constituciones de los concilios provinciales y sinodales celebrados desde esa época, y especialmente los de América, de que luego hablaremos, consta que el hábito clerical es el talar.

Comunmente enseñan los teólogos (2), que los que sin justa causa que los excuse acostumbran presentarse en público sin el hábito talar, son reos de pecado mortal; pero no serian reprensibles interviniendo justa causa, v. g. el peligro de persecucion, si se presentaran ó transitaran por ciertos lugares con ese vestido, ó la incomodidad que el uso de él les causaria en un largo viage. Débese, empero, tener presente lo que con respecto á esta obligacion, dice Devoti (3): « Hoy está » recibido el uso, de que aquellos (los clérigos), vistan » es verdad, hábitos clericales, mas no talares (non ta-» men usque ad talos productos), debiendo solo usar » de los últimos, cuando asisten á la iglesia, para de-» cir misa, celebrar los oficios divinos, y ejercer otro » cualquier ministerio eclesiástico. Habiendo reser-» vado el Tridentino á los obispos la forma del hábito » clerical, parece que á lo menos el tácito consenti-

<sup>(1)</sup> Institucion 71.—(2) Véase à Pontas verbo Habitus, y à Collet, de Obligationibus, clericorum, etc.

<sup>(3)</sup> Insititut., lib.1, tit. 1, \$12, en la nota. n. 1.

» miento de estos, legitima el uso de presentarse en » público andando por la ciudad, con vestidos mas » cortos. » Casi en los mismos términos se expresa, á este respecto, el moderno canonista Nápolitano Salzano (1). Sin embargo, en Chile no se ha introducido el uso á que aluden Devoti y Salzano; y esto mismo podriamos asegurar de las otras secciones de la América antes española; al menos si se trata de un uso generalmente admitido en el clero y que se pueda calificar de legítimo por concurrir en su apoyo el tácito consentimiento y aprobacion de los obispos.

La tonsura tuvo origen en los penitentes públicos de la primera edad de la Iglesia, que se raian la cabeza, por el deseo de ser menospreciados del pueblo, uso que en seguida adoptaron los monges á imitacion de los penitentes, y mas tarde los clérigos, que deseaban imitar la perfeccion de la vida monástica. Mas con respecto á la tonsura de los últimos, débese observar que, al menos hasta los tiempos de S. Gerónimo (2), no consistia esta sino en cortarse el pelo, de modo que no se llevase largo, siendo de mas reciente fecha el uso de raer la cabeza á manera de los monges y llevar una corona del tamaño v forma de la monacal : uso que en la ulterioridad se modificó en términos, que hoy dia la clerical es tanto mas pequeña que la monacal, formando una especie de pequeño circulo en la parte superior de la cabeza.

Constantemente inculcan, pues, los sagrados cánones la obligacion de la tonsura clerical (3); debiéndose observar que la voz tonsura designa dos cosas; que ne se traiga largo sino cortado el pelo; y que se abra y conserve la pequeña corona circular, en la parte superior de la cabeza; y así lo insinua, con claridad el

<sup>(1)</sup> En su citada obra, lib. 2, par. 1, leccion 8. — (2) Yéase, á Devoti en el lugar citado arriba.

<sup>(3)</sup> Cap. Non oportet 32, dist. 22 et alibi.

capítulo clerici en aquellas palabras: Coronam et tonsuram habeant congruentem (1).

En órden á la América, numerosas son las disposiciones de nuestros concilios, provinciales y diocesanos, relativas al hábito v tonsura clericales. Las indicaremos brevemente citando los respectivos estatutos ó constituciones conciliares que las dictaron: 1º la forma del vestido clerical debe ser la talar, de manera que llegue á los tobillos ó empeine del pié, pero se permite vestido mas corto en los caminos, especialmente andando á caballo : debe ser tambien cerrado por delante (2): 2º en cuanto á la materia, se prohibe, en general, que sea de raso liso ó labrado, ó de cualquier otro género de seda, especialmente si es valioso (3); 3º en cuanto al color, la sotana y manteo deben ser negros, lo mismo que las medias; pero se permite que el vestido interior sea de color oscuro. pardo, ó morado (4); 4º se prohibe todo luio en el vestido, y los usos y modas de los seglares, los ricos bordados y brillantes adornos, los anillos, si no es que lo exija la dignidad, v andando á caballo, usar de montura ó estribos guarnecidos de plata (5); 5º se prohibe tambien el extremo contrario, ó que se presenten los clérigos en público, con vestido indecente. sucio ó despedazado, el pasarse mas de un mes sin rasurarse la barba y corona, y cabalgar con lo que. llamamos poncho ó manta (6); 60 se manda, en fin.

<sup>(1)</sup> Cap. Clerici 15, de Vita et honestate elericor. — (2) Conc. Mejicano III, tit. 5, § 2; Limense I, de Santo Toribio, Acc. 3, cap. 16. — (3) Mejicano III, en el lugar citado, § 3; Sínodo del Señor Carrasco, cap. 3, const. 5, y la de Concepcion, cap. 4, const. 3. — (4) Mejicano I, cap. 48 y 3, tit. 5, § 2, Limense I, en el lugar citado; Sínodo últ., de Santiago, tit. 9, const. 6, y el de Concepcion, cap. 4, const. 3. — (5) Mejicano III, en el lugar cit., § 3 y 4, Limense en el lugar cit. Sínodo de Carrasco, cap. 4, const. 6; y el de Aldai, tit. 9, const. 8. — (6) Mejicano III, en dicho lugar, § 5, Limense III, en el lugar cit. y el Sínodo de Concepcion en dicho lugar.

conservar el uso introducido, de no presentarse en público, sin el cuello clerical (1).

En cuanto á la tonsura, se manda conservar cortado el pelo, y se prohibe todo adorno y moda seglar en la cabeza, ó en el modo de peinarse: y con respecto á la corona, se ordena que sea del tamaño acostumbrado, con arreglo al órden recibido, debiendo ser mayor la de los sacerdotes (2).

10. — Para mayor confirmacion de cuanto se ha dicho en los tres últimos artículos, en órden a las obligaciones de los clérigos, y á los actos y ejercicios que les son prohibidos, reseñarémos brevemente las disposiciones del derecho civil vigente entre nosotros; siendo fácil notar la conformidad de ellas con el derecho canónico.

La ley 37 tit. 6, part. 1, declara ser prohibido á los clérigos, habitar en su casa con mugeres, pero exime de la prohibicion, á la madre, tia, hija de hermano ó hermana, á la hija propia tenida en legítimo matrimonio antes de recibir órden sacro, á la nuera muger del hijo, y otras consanguineas en segundo grado, con las cuales pueden vivir en su casa; porque la estrechez del parentesco aleja toda sospecha fundada de delito; mas no deben con ellas, vivir en la casa del clérigo, otras personas extrañas.

La ley 38 siguiente previene, que los clérigos deben abstenerse de la excesiva familiaridad con mugeres, aunque sean las consanguineas de que se ha hablado; y que interviniendo fundada sospecha, debe prohibírseles por el obispo, habitar con dichas consanguineas, aun bajo la pena de privacion de beneficio, y suspension de oficio. Previene tambien que si el varon

<sup>(1)</sup> Sinodo del Señor Aldai, tit. 9 const. 7. — (2) Mejicano 1, cap. 48 y 3, en el lugar citado, § 1, y el Sinodo del Señor Carrasco, const. 4, cap. 3.

recibe órden sacro con licencia de su muger, debe esta, si es anciana, hacer voto de castidad y vivir separada del marido, y si jóven profesar en religion; pero si el marido entrase en religion con su licencia, debe ella abrazar el mismo estado.

Segun las leyes 41 y 42 de dicho título, el clérigo ordenado in sacris que contrae matrimonio, debe ser privado del beneficio y suspendido del oficio; pero si hiciose condigna penitencia del delito, puédele dispensar el obispo en esas penas. El varon casado que, con licencia de la muger, recibió órden sacro haciendo ella voto de continencia, si despues trata con ella carnalmente, incurre en las sobredichas penas, y separado por el obispo, prestará juramento de no volver á dicho trato, ni vivir con la muger bajo el mismo techo. El clérigo que adulterase con muger agena, será desterrado por el prelado de su obispado, ó se le encerrará perpétuamente en un monasterio.

Las leyes 43 y 44 del mismo título, aluden á las penas impuestas por los cánones contra los clérigos concubinarios, y al modo de proceder contra los sospechosos de concubinato. Mas con respecto á esta materia, modificó el Tridentino, en el decreto citado en el anterior artículo, las prescripciones del derecho canónico, á que se refieren estas leyes. Débense consultar empero las leyes 3, 4, y 5, tít. 26, lib. 12 de la Nov. Rec. en las cuales se expresan las penas que el juez secular debe imponer á las mancebas de clérigos ó frailes, ora vivan aparte, ora en casa de los mismos eclesiásticos, bien sean solteras ó casadas; y el modo como se ha de proceder en los diferentes casos á la imposicion de la pena respectiva.

Segun la ley 45 siguiente, los clérigos ordenados in sacris no deben afianzar á ninguna persona, salvo á su iglesia, á otro clérigo, ó personas miserables por hacerles bien; y si afianzaren fuera de estos casos, pue-

den ser castigados al arbitrio de sus prelades; v la fianza valdrá en cuanto á responder con sus bienes. mas no con sus personas, ni con bienes de la Iglesia. No pueden ser exactores, ni conductores ó arrendadores de impuestos ó tributos, ni administradores ó mayordomos de propiedad agena; pero siendo muy pobres, podrán arrendar y cultivar un fundo ageno, para atender á su decente manutencion. No pueden ser tutores ó curadores de personas extrañas pero sí de sus parientes. No pueden, en fin, ejercer oficio de escribanos públicos. Hace á este propósito la lev 1. tít. 12 lib. 1. Rec. de Indias, la cual manda que ningun elérigo pueda ser alcalde ó escribano; en cuanto á la abogacía, permite el ejercicio de ella en los casos siguientes : « permitimos que los clérigos puedan de-» fender sus mismos pleitos ante nuestras justicias » reales, ó los de las iglesias donde fueren beneficia. » dos, ó de sus vasallos ó paniaguados, padres, madres » ó personas á quienes han de heredar, ó pobres mi-» serables, v en los otros casos permitidos por dere-» cho (1). »

(1) El supremo gobierno de Chile en decreto de 9 de febrero de 1838, declaró que ninguna disposicion existia en las leyes que prohibiese á los clérigos recibirse de abogados. Hé aquí el decreto literal: « Considerando: 1. que la lev 1. tit. 12. lib. 1. de Indias que prohibe en general á los clérigos el ejercicio de la profesion de abogados señala sin embargo casos en que pueden ejercerla, tanto en los tribunales civiles como en los eclesiásticos. - 2. que por el hecho de permitir asi esta ley, como la 5, tit. 22, lib. 6, de la Nov. Rec., que los clérigos ejerzan en algunos casos la profesion de abogados, es visto que no les prohibe el recibirse de abogados, sino solamente el uso de la profesion en los casos no permitidos. - 3. Que las leyes nacionales exigen en los clérigos en varios casos la calidad de abogados - decreto : Que á los clérigos seculares no está prohibido el recibirse de abogados sino solamente el ejercicio de la profesion en los casos en que las leyes no le permiten ejercer este oficio. » Véase el Boletin de las leyes. lib. 8, n. 2.

La ley 46 declara ser prohibida á los clérigos la negociacion; mas no el ejercicio de ciertas artes honestas v decentes, v aprovecharse del producto de ellas si son pobres. Importante es la disposicion de la lev 2. tit. 12. libro 1. de Indias, con relacion á la negociacion: « Rogamos v encargamos á los arzobispos v obispos » que provean y den órden como los clérigos y sacer-» dotes no puedan ser factores de los encomenderos » ni de otras personas, ni tratar ni contratar en ningun » género de mercancías por sí ni por interpósita per-» sona, castigando con mucho rigor y demostracion á » los que hicieren lo contrario.... » Merece tambien trascribirse el texto de la lev 4 del mísmo título, que en orden al beneficio de minas dice: « Porque de » beneficiar minas los clérigos y religiosos, ademas de » ser cosas indecorosas en ellos, resultaria escándalos » y mal ejemplo: encargamos á los prelados, que no » lo consientan ni permitan, castigando con rigor y » demostracion á los que contravinieren. »

La ley 47 trata de la caza, declarando ser prohibida á los clérigos la que se practica con perros y aves; mas no la caza ni pesca que se hace solo con lazos ó redes, con tal que no excedan la debida moderacion y parsimonia, ni abandonen sus deberes. Nótese, empero, que la ley 3, tít. 12, lib. 1, de Indias, ruega y encarga ó los prelados, no permitan á los clérigos la pesquería de perlas.

Por último, segun la ley 48 del mismo título y Partida, los clérigos no pueden juzgar las causas profanas de los seglares, sino es que sean señores de vasallos, ó si el rey les comete su jurisdiccion en determinados pleitos, ó si, en fin, los eligen las partes en calidad de árbitros ó jueces de avenencia.

En cuanto al juego, hé aquí el texto de la ley 20, tit. 12, lib. 1, de Indias: « Los clérigos de quien todos » han de recibir ejemplo, deben ser muy compuestos

- » y ocupar el tiempo virtuosamente, por lo cual en-
- » cargamos á sus prelados, que no permitan que jue-
- » guen en ninguna cantidad. »

En órden, en fin, á la prohibicion de llevar armas, consúltense las dos primeras leyes del tít. 9, lib. 12, Nov. Rec., debiéndose entender que las prohibiciones de esas leyes, rijen con tanta mas razon, respecto de los eclesiásticos.

## CAPITULO II.

## RL SUMO PONTIFICE.

- Art. 1. Varios aspectos bajo los cuales puede considerarse el Romano Pontífice. 2. Dictados que se le da considerado como gefe de la Iglesia. 3. Primado de honor yde jurisdiccion. 4. Dos consecuencias que inmediata y necesariamente emanan del Primado de jurisdiccion del Romano Pontífice. 5. Jurisdiccion que en virtud del Primado ejerce en la Iglesia universal. 6. La que le compete respecto de los obispos. 7. Atribuciones que ejerce respecto de las Iglesias particulares. 8. Derechos controvertibles del Romano Pontífice.
- 1. El primero y mas esencial carácter del Romano pontífice, es el de gefe supremo de la Iglesia: supremacía que por derecho divino le compete, como á Sucesor legítimo de san Pedro: poseyendo, por consiguiente, en calidad de tal, el primado de honor y de jurisdiccion de que mas adelante se hablará. Reune ademas en su persona las calidades de obispo de Roma, arzobispo y Metropolitano de la provincia Romana, Primado de Italia, Patriarca de Occidente, y soberano temporal en los Estados Pontificios.

Como obispo de Roma, ejerce en la diócesis Romana, las mismas atribuciones yfacultades, que los otros obispos en sus diócesis respectivas; siendo, bajo este carácter, en todo ligual con aquellos. La diócesis Romana se contiene dentro de los límites de la ciudad de Roma.

Como Arzobispo y Metropolitano, ejerce en la Provincia Romana, la misma jurisdiccion, que los otros arzobispos en sus provincias ó metrópolis. La Provincia Romana hácia los tiempos de Inocencio III, en el siglo trece, tenia por límites las diócesis de Capua v Pisa, v á mas de los siete obispados suburvicarios hoy reducidos á seis, tenia otros sesenta sufragáneos: pero habiéndose erigido posteriormente, en ese distrito, varias metrópolis con sus respectivos sufragáneos, la Provincia Romana conservando todavia los mismos límites, solo cuenta por sufragáneos, á mas de los obispos suburvicarios, los Abades nullius con jurisdiccion episcopal, que no se han eligido un metropolitano, los obispos inmediatamente sujetos á la Santa Sede, y los arzobispos que carecen de sufragáneos. Todos estos fueron convocados por Benedicto XIII, á su concilio provincial celebrado en 1725 (1).

Se considera tambien al pontifice como Primado especial de Italia, y bajo este respecto se extendia su jurisdiccion espiritual desde la época de Constantino el Grande, á las diez Provincias llamadas suburvicarias, que en la circunscripcion hecha por aquel emperador, quedaron sujetas al gobierno del magistrado, titulado Vicario de la Ciudad.

. Mas augusto es el carácter del mismo pontífice considerado como Patriarca del Occidente. Aunque ha habido escritores de nota, entre los cuales se cuenta á Dupin, Pedro de Marca y el Cavalario, que han restringido el Patriarcado romano á las provincias de Italia, es tanto mas probable, y fundada en claros monumen-

<sup>(1)</sup> Véase à Gagliardi, Instit. juris canon., tit. 6. capit. 3, n. 44.

tos de la historia eclesiástica, la opinion de los que, con Tomasino. Morino. Natal Alejandro y otres, lo han hecho extensivo á todo el Occidente. Toda la antiguedad no ha reconocido en el Occidente otro Patriarea. con verdaderas atribuciones de tal, fuera del Romano pontifice : calidad que se le adjudicó, en razon de que las Iglesias de Occidente, en general, fueran funda das por la Silla Romana, como lo demuestra la historia, v lo certificó Inocencio I, en aquellas palabras: Manifestum est in omnem Italiam, Gallias, Africam. atque Siciliam, insulasque interiacentes, nullum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos venerabilis Apostolus Petrus, aut eius succesores constituerint sacerdotes (1). Que fué el principio que tambien en el Oriente dió origen, especialmente á los Patriarcados de Antioquía y Alejandría, por haber emanado de esas sillas principales, la fundacion de las Iglesias comprendidas en el respectivo distrito Patriarcal (2).

Finalmente el Pontífice es soberano temporal, y como tal ejerce en las provincias sujetas á su gobierno, el mismo amplio poder, que los otros principes soberanos en sus respectivos estados. Y este poder soberano, bien emane del consentimiento y voluntaria aquiescencia de los pueblos, ó de donaciones de los principes, ó de una larga prescripcion, ó en fin de contratos onerosos, es tan justo y legítimo, que ningun otro soberano puede atribuirse mas poderosos ni mejor fundados títulos (3).

2. — Mencionaremos brevemente los dictados ó títulos que el derecho canónico, y los canonistas dan

<sup>(1)</sup> Epist. 25, ad Eugubinum.

<sup>(2)</sup> Véase à Salzano, Lexioni di diritto canonico, libro 2, lezione, 3. donde prueba con copiosa erudicion la extension del Patriarca Romano à todo el Occidente. — (3) Consúltese entre otras al cardenal Orsí, del Dominio temporale dei Papi.

al Romano Pontifice, con alusion, especialmente, á su autoridad de gefe supremo de la Iglesia.

10 El mas comun es el título de Papa, voz griega en su origen, sobre cuya etimologia no están de acuerdo los escritores; si bien mas comunmente se le atribuye el significado de Pater Patrum (1). Segun Tomasino (2), este nombre y los de Santidad, Santo Padre, Catedra Apostélica, no se adjudicaron exclusivamente al romano Pontífice, sino á principio del siglo sexto.

2º Sumo Pontífice, porque segun los canonistas el papa es superior á todas las dignidades eclesiásticas,

est supremus et super omnes dianitates.

3º Pentifice Máximo: si bien este título se atribuye tambien á los simples obispos en el capítulo Clericas (3), es en el sentido de que los obispos son máximos respecto de los sacerdotes á quienes crean y consagran tales, pudiéndoseles tambien llamar sumos ó máximos, en cuanto el obispado es el mayor de los órdenes que se cenoce en la Iglesia (4).

La Santísimo, Beatísimo: se le llama Santísimo porque se le presume tal ó á lo menos debe serlo: « Quién » duda, dice el texto canónico (5), que sea santo el » que se halla elevado á la mas alta dignidad, en la » cual si le faltan los propios méritos, bastan para que » se le apropie ese dictado, los muy señalados de sus » predecesores en la silla. » El segundo dictado le conviene en el mismo sentido, y es el que especialmente se le da en las preces ó súplicas que se le dirigen.

<sup>(1)</sup> La ley 4, tit. 5, part. 1, dice: Papa ha nome otrosi et Apostolico, que quiere tanto decir en griego como Padre de Padres. Esto es porque todos los obispos son llamados Padres espiritualmente é el sobre todos; é por eso le llaman así.....»

<sup>(2)</sup> De Veteri ecclesiæ discip., part. 2, lib. 1, cap. 1, n. 8.

<sup>(3)</sup> Cap. Clericos, ver. Pontifex, dist. 21.

<sup>(4)</sup> Yéasa á Barbosa De Officio et potest. episcopi, part. 1, tit. 1, cap. 2, n. 2 y 4. — (5) Can. 1, dist. 4.

5º A la vez se le da tambien en el derecho (1) el simple nombre de obispo, y es el que el papa acostumbra en sus breves y bulas: en efecto, con relacion á la potestad de órden, nada hay superior al episcopado, y el papa á este respecto no es mas que un obispo. Otras veces se le denomina tambien en el derecho (2), obispo de Roma ó de la Iglesia romana.

6º Obispo universal. Varios canonistas atribuyen al papa ese dictado. Débese observar, sin embargo, que san Gregorio Magno lo impugnó severisimamente, en Juan Patriarca de Constantinopla, y en su sucesor Ciriaco, que indebidamente se lo arrogaban, título que, segun el Santo, no convenia ni aun á la silla romana. Hé aquí el texto de una de sus cartas al Patriarca Juan. « Os he hecho hablar varias veces por mis nuncios con-» tra ese título: pero como deben tentarse las llagas » con la mano ántes de aplicarles el hierro, de nuevo » os pido, os conjuro, os suplico con toda la atencion » posible, que no creais á esos lisonieros, que os dan » un nombre tan extravagante v soberbio. ¿ No sabeis » que en el concilio de Calcedonia se dió este nombre » á los obispos de Roma? Con todo, ninguno de ellos » ha querido usarle, temiendo que pareciera que se » atribuye á sí mismo todo el obispado y le quita á » los demas (3). »

7º Denominase tambien Obispo de los obispos (4); Ordinario de los ordinarios (5); y Diocesano de los exentos (6).

8º Vicario de Cristo se le llama unas veces en el derecho (7); otras tambien Vicario de Pedro (8);

<sup>(1)</sup> Can. Dilectissimis 12, q. 1. — (2) Can. Statuimus, dist. 4. — (3) Véase Amat, Historia eclesiástica, lib. 8, cap. 3, n. 218. — (4) Cap. Novitiatus, 6, caus. 7, q. 1; Loquitur, 18, caus. 24, q. 1. — (5) Cap. Principalem 21, caus. 9, q. 3. — (6) Barbosa, de Jure eclesiast. lib. 1, cap. 2, n. 10

<sup>(7)</sup> Cap. Inter corporalia, cap. Licet de translat. episcoporum. — (8) C. quoties 1, q. 7, dist. 63.

Otras veces, es verdad, se títula: Vicario de Cristo, á los obispos y hasta á los presbíteros (1); mas esto es, dice Barbosa, porque si bien el Señor solo cometió á Pedro la supremacia y plenitud del poder, dijo empero á los apóstoles y discípulos, y en ellos á los obispos y sacerdotes: Quacumque ligaveritis super terram, etc. Quivos audit me audit, etc. « De manera, añade el » autor citado (2), que solo se les llama vicarios de » Cristo en lo que les es comun con S. Pedro; mas en » cuanto al régimen principal de la Iglesia y poder su» premo sobre ella, solo el sumo Pontífice es Vicario » de Cristo. »

9º Autores hay que dan colectivamente al papa los nombres y títulos siguientes: Papa, Pater Patrum, christianorum Pontifex, Summus Sacerdos, Vicarius Christi, Caput corporis Ecclesiæ, Pastor Ovilis Domini, Pastor et Dominus omnium fidelium, Rector domus Dei, Custos vineæ Dei, Sponsus Ecclesiæ, Præsul Apostolicæ Sedis, etc (3).

10º Siervo de los siervos de Dios. Este dictado, que ya antes lo habian usado algunos obispos (4), y en opinion de algunos tambien el Papa S. Damaso (5), se lo apropió definitivamente S. Gregorio Magno, como el mas adecuado para expresar la humildad que debe

<sup>(1)</sup> C. Mulier debet, 3, q. 5, dist. 3. — (2) Barbosa en el lugar citado arriba.

<sup>(3)</sup> Véase à Belarmino de Romano Pontifice, n. 31. La ley 3, tit 5, part. 1, da al Pontifice el dictado de Apostólico y explica asi el sentido de esa voz : « E por ende decimos que apostólico tanto quiere decir como aquel que tiene logar del Apóstol. E como quier que los otros obispes sean en logar de los Apóstoles asi como dicho es; pero porque este tiene señaladamente logar de S. Pedro, á quien Dios adelantó sobre todos los Apóstoles, por eso llaman á este Apostólico é nou á los otros.»

<sup>(4)</sup> Véase à Tomasino, de Antiq. Eccles. discip., part. 2, lib. 2, cap. 1, n. 4. — (5) Barbosa, lib. 1, Juris eccles. cap. 2, n. 36, A sor Inst. moral, part. 2, lib. 5, cap. 3.

caracterizar al Vicario en la tierra, del divino fundador de la religion, que dijo de sí mismo: Non veni ministrari, sed ministrare: y desde S. Gregorio le han usado constantemente todos los pontífices en sus despachos; de manera que una bula, que hoy no llevase á la cabeza esa inscripcion, seria reputada por falsa.

3. — Siendo de derecho divino el primado de honor y jurisdiccion del Romano pontífice, á los teólogos corresponde ocuparse en su demostracion. Mas como se fundan en el primado los derechos de la autoridad pontíficia, de que se trata en este capítulo, brevemente indicaremos algunas de las principales pruebas, que en

apoyo de él aducen los teólogos.

Clarísimos son los testimonios de la Divina Escritura, que demuestran la suprema autoridad cometida á S. Pedro por Jesucristo sobre toda la Iglesia. Luminosas son sobre todo aquellas palabras: Tu es Petrus et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam; et tibi dabo claves Regni Cælorum, et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in Calis, et quodcumque solveris super terram erit solutum et in Cælis (1). ¿Quién no ve que las expresiones, fundamento y llaves, designan la plenitud de potestad conferida por Cristo à Pedro? Fundamento ó cimiento en el edificio es lo mismo que cabeza en el cuerpo, gefe en el ejército, gobernador en la ciudad, etc. : las llaves siempre fueron símbolo de autoridad y dominio; se pone en posesion y dominio de la casa por la tradicion de las llaves; se entregan las de la ciudad en señal de sometimiento, etc.

No son ménos significativas las palabras que, en otra ocasion solemne, dirigió Cristo á Pedro, despues de cerciorarse por tres veces de su amor: Pasce agnos meos, pasce oves meas (2). La voz apacentar significa

<sup>(1)</sup> Apud. Matth. c. 16, y. 18. — (2) Joan, 21, y. 15.

ragir, gobernar: el Pastor no solo alimenta al rebaño, le encamina por el recto sendero, le gobierna, le dirige. Los nombres corderos, ovejas, designan á todos los fieles: Jesucristo se llama con frecuencia Pastor y á su Iglesia el redil: uno solo es el redil, asi como es uno el Pastor. Jesucristo, pues comete á Redro el gobierno de todos los corderos y ovejas de ese único aprisco; le constituye Pastor de ellos. La constante tradicion de la Iglesia, testificada por el unánime consentimiento de los padres, ha visto en los textos evangelicos citados la plenitud de jurisdiccion cometida á Pedro sobre toda la Iglesia: universal creencia que expresó el concilio general de Calcedonia, diciendo de Pedro: Qui est petra et crepido catholicæ Ecclesiæ et rectæ fidei fundamentum (1).

Establecido el Primado de jurisdiccion de Pedro sobre toda la Iglesia, queda tambien establecida la necesaria trasmision de él á sus sucesores; puesto que la Iglesia, que es su objeto, no pereció con Pedro sino que debe subsistir, segun las promesas de Cristo, hasta el fin de los siglos. Si Pedro es la piedra sobre la cual edificó Cristo la Iglesia, si le fué cometido el cuidado y gobierno de las ovejas; y si ni la Iglesia puede existir sin el cimiento en que está apoyada, ni las ovejas sin Pastor que las conduzca y gobierne; necesario es concluir que el Primado de Pedro se trasmitió á sus sucesores (2).

(1) Conc. calc. act. 3. — (2) La ley 2, tit. 5, part. 1, con relacion al Primado de S. Pedro y sus sucesores se expresa asi. «Convino por derecha razon que cuando Nuestro Señor Jesucristo subió á los cielos que San Pedro á quien habia dado la majoria de los Apóstoles é el poder de absolver é de ligar que fincasse en logar del, para guardar sus mandamientos, é para facer á los omes, que usasen dellos. E maguer la fé que nos el dió, es muy santa y muy noble en sí; pero tanta es la flaqueza de la natura de los omes en sí; que si non oviesse quien los guiasse é mostrase la carrera della, podrian errar, de manera que la bondad de la 16 noa les tambés.

Estos sucesores son sin duda los romanos Pontífices que sucedieron á S. Pedro en la silla de Roma. Mas Calvino, Turriano y otros protestantes, conociendo la necesidad indispensable de esta deduccion, tuvieron la impudencia de negar el hecho mas constante y mejor comprobado en la historia con toda suerte de testimonios y monumentos, empeñándose en sostener, que S. Pedro jamas estuvo en Roma, ó que á lo menos no fundó la silla Romana, ni murió en aquella ciudad. Pero prescindiendo de otras pruebas, la sola constante y perpétua tradicion del pueblo Romano comprobada con públicos antiquísimos monumentos, pone fuera de toda duda el hecho negado por los hereges. Porque los Romanos constantemente afirmaron, que Pedro fué su Pastor, y que aprendido por Neron fué crucificado en aquella ciudad, y mostraron siempre el lugar de la cárcel, el del suplicio, los altares é iglesias erigidos en su honor, los restos sagrados de su cuerpo, v otros monumentos. Por otra parte, todos los catálogos de los romanos Pontífices, aun los publicados en los primeros siglos de la Iglesia, toman su origen en S. Pedro: v esos catálogos están conformes con los que nos dejaron Tertuliano (1), S. Cipriano (2), S. Jerónimo (3) v S. Agustin (4). El mismo hecho contestan todos los antiguos escritores de la historia eclesiástica (5). A cuyos testimonios, si se añade el de los otres padres de la Iglesia, el de los concilios, y la fé universal del mundo cristiano, que siempre veneró la cátedra romana de

pro. Onde por esta razon fincó San Pedro en su logar : é despues quel el murió, fué menester, que oviese otros, que tuviesen sus vezes, de manera que siempre oviese uno en que fincasse su poder, é este es aquel á quien llaman Apostólico ó Papa. » Véase tambien las leyes 3, y 4, tit. 5, part. 1.

<sup>(1)</sup> Tertuliano, lib. de Prascriptionibus, cap. 32. — (2) Epist. 55, ad Cornelium Pontificem. — (3) Epist. 57, ad Damasum.

<sup>(4)</sup> Epist. 263. — (5) Puede consultarse entre otros á Eusebio, Distoria eclesiast. cap. 24.

Pedro, aparece revestido el hecho de que hablamos, de toda la evidencia y certidumbre de que es susceptible un hecho histórico.

La Iglesia, en consecuencia profesó siempre el dogma del Primado de honor y jurisdiccion del romano pontifice (1). Solemne y terminante es, á este respecto, la definicion del Concilio general de Florencia: Definimus Sacram Apostolicam Sedem et Romanum Pontificem successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, et verum Christi Vicarum totiusque ecclesia caput, et omnium Christianorum patrem et doctorem existere, et ipsi in B. Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem ecclesiam, a Domino nostro Jesuchristo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum in gestis æcumenicorum Conciliorum et in sacris canonibus continetur.

Y no solo los católicos profesaron siempre este dogma, puédense ver en la importante obra del Conde de Maistre, titulada del Papa (2), claros y no poco curiosos testimonios de los protestantes y cismáticos, que con frecuencia han reconocido el Primado de jurisdiccion del romano Pontífice en la Iglesia universal.

- 4. Antes de tratar en particular de los derechos que competen al romano Pontífice, en virtud del primado de jurisdiccion, mencionaremos dos prerogativas suyas esencialmente conexas con el Primado: la indefectibilidad en la fe, y el carácter de centro de toda la unidad católica.
- 1º Obsérvese préviamente, la diferencia que existe entre la infalibilidad y la indefectibilidad. La infalibilidad consiste en que el Pontífice no pueda errar cuando propone decretos de fe á la creencia de la Iglesia uni-

<sup>(1)</sup> Pueden leerse en Tounely, Baily, Regnier, etc. innumerables testimonios de los Padres y Concilios.

<sup>(2)</sup> Libro 1, cap. 9 y 10.

versal. La indefectibilidad en que nunca pueda apartarsa de la fé, enseñando el error y defendiéndole pertinazmente.

Decimos, pues, que la indefectibilidad en la fe, prometida á Pedro para que confirmase en ella á sus hermanos (1), como inherente al oficio de cabeza de la Iglesia, se trasmitió por idéntica razon á sus sucesores en el mismo cargo.

El Pontifice romano, lo mismo que Pedro (2), es el cimiento ó piedra fundamental del edificio de la Iglesia. Pero si aquel abraza el error y le defiende pertinarmente, ni pertenece á la Iglesia, ni menos puede constituir el cimiento de ese edificio.

El Pontifice es el centro de unidad con quien todos los fieles son obligados á conservar la comunion. ¿Y quién seria obligado á conservarla con un Pontifice herege que enseñase y defendiese con pertinacia el error.

El Rontifice en fin, es la cabeza del cuerpo de Cristo, quod est ecclesia (3). Si la cabeza abraza la heregia y la enseña y defiende con obstinacion, se separa del cuerpo, y este indudablemente perece (4).

2º Es así mismo esencialmente inherente al primado de jurisdiccion, la otra prerogativa que constituye al Bontífice, centro de toda la unidad católica.

Si el Romano Pontifice, segun ya queda demostrado, es fundamento y cabeza de la Iglesia, y Pastor supremo de las ovejas y corderos, y si todas las partes del edificio deben estribar sobre el cimiento, todos los miembros del cuerpo comunicar con la cabeza, y

<sup>(1)</sup> Ego rogavi pro te ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Lucæ, cap. 22 y 31.

<sup>(2)</sup> Tu es Petrus et super hanc petramædificabo Ecclesiam meam, etc. Matth. 16, v. 13. — (3) Ad Colose. 1, v. 24.

<sup>(4)</sup> Esta y la anterior razon alegó Bossuet en la disputa con el Obispo Tornacense, año de 1682. Opúsculos de Henry, pág. 153.

todas las ovejas y corderos someterse al régimen del Pastor; forzoso es que todos los pastores inferiores, todos los fieles, se conserven unidos al Sumo Pontífice, como al centro único de toda unidad en la Iglesia. Unánime es, á este respecto, el sentir de los Padres y Concilios, que siempre impugnaron á los hereges y cismáticos, echándoles en rostro su separacion de la comunion de la silla Romana (1).

Así, pues, todo el que rompe el vínculo de unidad con el Sumo Pontifice, de hecho deia de pertenecer al cuerpo de la Iglesia, y á la manera que el miembro del cuerpo humano pierde la vitalidad, el que no conserva la comunion con el Romano Pontífice no participa de la fuente de la vida espiritual y perece (2). De esta doctrina se deduce : 1º que la Iglesia de Cristo es esencialmente Romana, y todos los fieles son necesariamente católicos Romanos; 2º que los que solo con palabras se unen al Romano Pontifice no pertenecen á la verdadera Iglesia; porque seria absurdo y ridículo afirmar que la verdadera union con el Pontifice consiste en solas palabras y no en hechos; asi es que se engañaban á sí mismos los jansenistas, que pretendian pertenecer á la Iglesia que los condenaba; 3º que los obispos electos y confirmados contra los decretos del Pontifice, que remitiéndole su profesion de fé, pretenden por solo esto conservar con él la comunion esencial, son evidentemente cismáticos; tales son v. g. los arzobispos de Utrec que, sin la institucion Pontificia, se suceden desde 1723; y heridos con gravísimas censuras por la Santa Sede, persisten en su

<sup>(1)</sup> Véase el sermon de Bossuet sobre la unidad de la Iglesia.

<sup>(2)</sup> La ley 4, tit. 5, part. 1, dice: «Onde cualquier que dixiese afirmando como quien lo cree que el Papa non ha estos poderes.... O que non es cabeza de Santa Eglesia sin que es descomulgado, debe haber tal pena por ello como herege conocido. »

obstinacion, y se jactan, sin embargo, de ser Católicos Romanos.

5. — Pasando ya á tratar de los derechos del Romano Pontifice en la Iglesia universal; la primera y mas esencial atribucion de su universal jurisdiccion, consiste en la plena autoridad de que está investido para conocer y decidir definitivamente las cuestiones de fé: autoridad que le compete, no solo por derecho canónico y por costumbre de la Iglesia, sino por institucion de Cristo, en cuanto es cabeza y gefe supremo de toda la Iglesia, y como tal le corresponde preservar á los fieles del error, enseñarles la verdadera doctrina de Cristo y conservar íntegro el depósito de la divina revelacion.

La historia eclesiástica en todas sus épocas nos presenta innumerables ejemplos de la suprema jurisdiccion pontificia en la decision de las causas de fé; pudiéndose citar, entre otros, los de Melchiades en la causa de los donatistas, de Damaso en la de Macedonio, de Siricio en la de Joviniano, de Inocencio I, Zózimo, Bonifacio, Celestino I y Sixto III, en la causa de los Pelagianos, del mismo Celestino en la de Nestorio, y de Leon Magno en la de Eutiques (1).

Todos los fieles, por consiguiente, son obligados á respetar y obedecer los decretos emanados de la silla apostólica en materias de fé ó de costumbres; y no

<sup>(1)</sup> Ya habia sido condenada la heregia de Pelagio por tres numerosos Concilios Africanos y otro celebrado en Palestina, y sin embargo S. Agustin decia de esta heregia; Nondum evidenter à Ecclesia separata est. Dos de estos Concilios sometieron sus decretos à Inocencio I, para obtener la aprobacion de ellos y condenacion de la heregia; y recibidos los rescriptos Pontificios, S. Agustin pudo decir entonces (serm 131), Inde rescripta venerunt, causa finita est. La ley 5, tit. 5. Part. 1, dice à este respecto. « E otrosi » los pleitos mayores que acaecieren en Santa Iglesia, à el los deven embiar que los libre; así como cuando viniese alguna duda » sobre los artículos de la fé ó algunos otros pleitos grandes. »

solo deben obedecerlos guardando un silencio obsequioso, como querian los jansenistas, sino en conciencia y eon el interior asenso del ánimo.

2º No es ménos incontestable la autoridad que, en virtud del primado de jurisdiccion, compete al Romano Pontífice, de dictar leyes generales que obliguen á toda la Iglesia (1), bien tengan por objeto esas leyes, la reforma de las costumbres, y la conservacion de la moral evangélica, ó el establecimiento y arreglo de puntos concernientes á la disciplina de la Iglesia; cuales son las que miran al culto divino, á los sagrados ritos, á la policía del clero, al régimen eclesiástico y á la administracion de los bienes temporales de la Iglesia. Léase lo que á este respecto hemos dicho en el capítulo 4º, lib. 1.

3º Corresponde al Pontífice en virtud de su jurisdiccion universal en la Iglesia, convocar todos los obispos católicos al Concilio general, presidirle por sí ó sus legados, y aprobar, confirmar y promulgar sus decretos. Pero esta materia se trató latamente en el capítulo 3 del primer libro (2).

4º Es tambien atribucion exclusiva del romano Pontifice la creacion y ereccion de obispados, y la union ó division de los existentes (3); la ereccion de las iglesias catedrales en metropolitanas (4); y aun, en opinion

<sup>(1) «</sup> E el ha poder otrosí de facer establecimientos é decretos á honra de la Iglesia é á pro de la cristiandad en las cosas espirituales, é deven ser tenidos de los guardar todos los cristianos. » Ley 5, tit. 5, part. 1.

<sup>(2) «</sup> E el puede hacer concilio general cuando quisiere, en que an de ser todos los obispos é los otros Prelados. E aun puede llamar á los otros principes de la tierra, que vayan ó embien á los que fueren convenibles para ir, sobre cosa que tenga á amparamiento de la fé ó acrecentamiento della. » Dicha ley 5, tit. 5, part. 1.

<sup>(3)</sup> Urbano II, numerando los derechos de la Santa Sede dijo ser propio de ella: Episcapatus conjungere aut etiam novos, construere. — (4) Capit. 1, de Translat episcoporum.

de respetables autores (1), la institucion y ereccion de una iglesia colegiata (2).

En América, segun Solorzano y etros (3), correspondia al rey la creacion, union y division de obispados y designacion de sus límites, por especial gracia de la silla apostólica, otorgada en breve, que asegura Antonio de Herrera (4) haber impetrado D. Francisco Tello Sandoval, embajador del rey cerca de la Corte Romana, con la calidad de dar inmediata cuenta de lo que á ese respecto se hubiese obrado, para obtener la debida aprobacion del sumo Pontífice.

Y en cuanto al modo de proceder en las divisiones, añade Solorzano (5), que despues de recibir los informes convenientes acerca de la utilidad y necesidad de ellas, se obtiene el beneplácito del obispo ú arzobispo de la diórcesis dividida, y se hace relacion de todo al Sumo Pontifice (6).

5º Pertenece hoy al Sumo Pantífice la correccion y reforma del Breviario y Misal Romanos, y el arreglo de las otras partes de la liturgia: derecho que en otro tiempo ejercian con la debida moderacion, cada uno de los chispos en sus diócesis respectivas; de donde tuvo orígen la multitud de antiguas liturgias, entre las cuales sobresalieron por su celebridad, y se conservan hasta hoy mas ó menos modificadas en algunas igle-

(1) Véase á Fraso y los autores que cita, tomo 1, cap. 12.

(3) Solorzano, Politica Indiana, lib. 4, cap. 5, n. 3, al 7.

(4) Historia general de las Indias, Decada 7, lib.6, cap. 7. —

(5) En el lugar citado, n. 7.

<sup>(2) «</sup> E otrosi el (papa) puede mudar un obispo de un lugar á otro; é facer de un ebispado des, é de dos uno; aviendo alguna razon guisada porque la debe facer que fuese á pro de aquella tierra ó por ruego de los reyes. E el ha poder de facer que obedesca un ebispo à otro, é de facerlo de nuevo en lugar que nunca lo ovo....» Dicha ley y tit.

<sup>(6)</sup> Véase la ley 7, tit. 2, lib. 2, Rec. de Indias, donde se encarga al consejo supremo de Indias la conveniente division y designacion de límites de los obispados, arzobispados, etc.

sias, la Ambresiana ó de Milan, la Galicana llamada tambien Lugdunense; y la Gática ó Mosarábiga (1). Finalmente la utilidad y conveniencia de la uniformidad en las preces y ritos sagradas, y el desae de evitar los inconvenientes de las frecuentes innovaciones, movió á S. Pio V, á prescribir, que en todo lo concerniente á la liturgia, se observase el órden de la Iglesia romana, madre y maestra de las demas.

6º La aprobacion, confirmacion y supresion de Ordenes Regulares de une ú otro sexo, teniendo atingencia á toda la Iglesia, corresponde al gefe Supremo de ella. Hasta el siglo dose ejercian les obispos esas atribuciones en sus respectivas diócesis: mas en el concilio general Lateranense IV, bajo Inocencio III, para evitar la confusion que resultaba de la excesiva multitud de Religiones, se prohibió la institucion de toda nueva órden sin la aprobacion de la silla apostólica(2): prohibicion que reprodujo el general Lugdunense II bajo de Gregorio X, declarando suprimidas las órdenes Regulares que, sin la aprobacion pontificia, se hubiesen instituido despues del Laterapense citado (3). Así es que las de santo Domingo y S. Francisco fundadas hácia la época de Inocencio III. obtuvieren la solemne confirmacion de su inmediato sucesor Honorio III. Trataremes al fin de este libro de tode lo cencerniente al estado religioso.

<sup>(1)</sup> La Liturgia Ambrosiana, é de Milan se atribuya por algunos à S. Bernabé, y por otros à S. Ambrosio: la conserva hasta hoy la Iglesia de Milan reformada por S. Carlos Borromeo. La Galicana, é Lugdunense se supone introducida por S. Ireneo. Se conserva hoy una mezela de ella y de la Romana con el nombre de Romana-Gálica. La Gática é Mesarábiga fué propia de la España, y se atribuye à S. Isidoro de Sevilla: reformada por el famaso Cisneros, se observa hoy en algunas Iglesias de la diócesis de Toledo.

<sup>(2)</sup> Cap. Ne nimia 9, de Religiosis domibus. — (3) Cap. Religionum 1, de relig. Comibus. in 6.

- 6. Viniendo á la jurisdicción del Romano Pontífice respecto de los obispos, indicaremos brevemente sus principales atribuciones, remitiendo al leotor, á los lugares donde se tratará ex profeso de ellas.
- 1º Segun la actual disciplina de la Iglesia, al romano Pontifice corresponde la institucion de los obispos. Sea que los nombre verie inmediatamente, ó que previa la nominacion de otros, los confirme é instituya, ninguno será legitimo obispo sin la autorizacion pontificia. El Tridentino pronunció anatema contra los que impugnasen la legitimidad de los obispos creados por autoridad pontificia (1). Pio VI reprobando la constitución civil del clero galicano, que atribuia á los cuerpos electorales de los departamentos, la eleccion de los obispos, y la confirmacion al metropolitano (2), en breve de 12 de abril de 1791, se expresa así: Hæc porro jurisdictionis conferendæ potestas ex nova disciplina a pluribus sæculis jam recepta, a conciliis generalibus et ab ipsis concordatis confirmata, ne ad metropolitanos quidem potest ullo modo attinere, ut pote quæ illuc reversa unde discesserat, unice residet penes Apostolicam Sedem, ita ut hodie romanus Pontifex ex numeris sui officio pastores singulis ecclesiis præficiat. ut verbis utamur Concilii, Tridentini. (3)
- 2º La translacion de los obispos de una Iglesia á otra era prohibida por los antiguos cánones (4); y por lo tanto no se verificaba, de ordinario, sin expresa autoridad del romano Pontifice: existen no obstante algunos ejemplos de traslaciones hechas por autoridad

(4) Cap. 9, can. 7, q. 1, tomado del concilio Niceno.

<sup>(1)</sup> Si quis dixerit, Episcopos qui autoritate Romani Pontificis assumuntur non esse legitimos et veros episcopos anathema sit., sess 25, can. 8. — (2) Constit. civil del clero, tit. 2, art. 3, 16 y 19.

<sup>(3)</sup> Véase la obra de Mr de Lamennais, titulada, «Tradicion de l'Egise sur l'institution des Evêques.»

de los concilios provinciales. Mas, posteriormente las traslaciones fueron numeradas entre las causas mayores reservadas exclusivamente al romano Pontífice, como consta del tit, 1 de Translatione (1).

Nótese que despues de los concordatos, correspondiendo al príncipe ó soberano temporal, la nominacion ó presentacion para los obispados, no tiene lugar la traslacion sin la presentacion previa. ó á lo menos, sin que intervenga el consentimiento del soberano.

3º La renuncia ó dimision del obispado debe hacerse ante el romano Pontifice: y no queda vacante la silla, mientras que aquella no es aceptada en forma. Claro es el texto de la decretal de Inocencio III (2): Inter corporalia et spiritualia eam coenovimus differentiam, quod corporalia facilius destruantur quam construantur; spiritualia vero facilius construantur quam destruantur... Cum ergo fortius sit vinculum spiritale quam carnale, dubitari non potest quin omnipotens Deus spiritale conjugium quod est inter episcopum et Ecclesiam suo tantum judicio reservaverit dissolvendum, qui dissolutionem carnalis conjugii suo judicio reservavit. Non enim humana sed divina potestate conjugium spiritale disolvitur, cum per translationem, depositionem aut cessionem, auctoritate romani Pontificis, episcopus ab Ecclesia removetur, et ideo hæc tria non tam constitutione canonica quam institutione divina sunt romano Pontifice preservata (3).

Infiérese de aquí, que si bien debe intervenir en la renuncia el asentimiento del patrono, la silla no queda

(1) Cap. Inter corporalia, 2 de translat, etc.

(2) « E otro si puede cambiar el Obispo Electo ó confirmado de

una Eglesia á otra.» Dicha, ley y tit. citados.

<sup>(3)</sup> E si algun Obispo ó Electo que oviese confirmacion, quisiese dejar el Obispado en su vida non lo puede facer sin mandado del Apostólico. » Dicha. ley y tit.

vacante, ni se puede proceder á la eleccion de vicario capitular, mientras no sea aceptada por el sumo Pontífice. De las varias especies de renuncia, requisitos que deben acompañarla, y causas canónicas que han de motivarla, se tratará en el lugar que corresponde.

4º Con respecto á las causas personales de los obispos, en materia criminal, débese distinguir, el derecho de apelacion, del conocimiento en primera instancia. El derecho de apelar en esas causas á la silla apostólica, no emana originaria y esencialmente de los célebres cánones sardicenses; sino que manifiestamente se contiene v va incluido en la misma institucion del primado, no solo de honor sino de jurisdiccion, y en la facultad general de las llaves concedidas á Pedro para atar y desatar. Frecuentes fueron desde los primeros siglos, las apelaciones á la silla apostólica, en las causas de que hablamos, y entre otros innumerables ejemplos que se pudiera citar, notorias son las que interpusieron Eustasio de Sebaste, S. Juan Crisóstomo, Flaviano de Constantinopla, Teodoreto etc., apelaciones que tienen tanta mas fuerza, contra los escritores que fundan exclusivamente ese derecho en los cánones Sardicenses, cuanto ellos mismos sostienen, que esos cánones no prevalecieron en la Iglesia oriental.

Mas si se trata del conocimiento en primera instancia, prescindiendo de la cuestion de los teólogos que no nos corresponde, sobre si el conocimiento aun en primera instancia, pertenece por derecho divino al romano Pontífice; en la cual los que sostienen la afirmativa, á quienes es menester confesar que favorece el citado capítulo Inter corporalia, dicen que la facultad que á ese respecto ejercieron los metropolitanos y concilios provinciales, emanaba de delegacion expresa ó tácita de la silla apostólica. Prescindiendo, decimos, del derecho divino, bástenos considerar este asunto con arreglo á las prescripciones canónicas.

Consta, en efecto, que en los primeros siglos, los metropolitanos, á lo menos en los concilios provinciales, ejercian la potestad de juzgar é imponer penas á los obispos hasta deponerlos de sus sillas: potestad que se encuentra apoyada en muchos hechos históricos, y en los cánones del concilio Antioqueno (año do 341). Posteriormente, empero, se fueron cometiendo directamente á la silla apostólica, las causas de los obispos: de manera que hácia la época del siglo nono. Nicolao Iº aludiendo á la causa de Rotadio obispo de Soissons, que habia sido depuesto en el concilio provincial por Hincmaro Remense, escribia á este en los siguientes términos: Etsi Sedem Apostolicam nullatenus appellasset, contra tanta decretalia, episcopum inconsultis Nobis deponere nullo modo debuistis. La estrechez de los límites que nos hemos prefijado no nos permite referir la defensa de Hincmaro, ni menos aludir á otros hechos de aquella época. A principios del siglo trece era va regla invariable, el sometimiento directo de las causas delos obispos á la silla apostólica: arriba hemos transcrito el texto del capítulo Inter corporalia á cuyo final decia Inocencio III: Et ideo tria hæc (translatio, depositio aut cessio) non tam constitutione canonica quam institutione divina soli sunt R. Pontifici reservata (1).

Vengamos, en fin, al Concilio de Trento que estableció la disciplina hoy vigente: Causæ criminales graviores (dice) contra episcopos, etiam hæresis, quod absit, quæ depositione aut privatione dignæ sunt, ab ipso tantum S. Pontifice Romano cognoscantur et terminentur. Quod si ejusmodi sit causa quæ necessario extra Romanam curiam sit committenda, ne-

<sup>(1) «</sup> Mayoría ha el Papa sobre los otros perlados en poder é en fecho: ca el les puede deponer, cada que ficieren porque é despues tornarles, si quisiere, en aquel estado, en que ante eran. » Dicha, ley al principio.

mini prorsus ea commitatur nisi Metropolitanis aut episcopis a B. Papa eligendis. Hæc vero commissio numquam plus his tribuat, quam ut solam facti instructionem faciant, quam statim ad R. Pontificem transmittant, reservata eidem Sanctissimo sententia definitiva. Minores vero causæ criminales episcoporum in concilio tantum provinciali cognoscantur et terminentur, vel a deputandis per concilium provinciale (1).

Ya notamos en el artículo 2, cap. 8, lib. 1, de este escrito, que el Tridentino fué recibido y mandado observar, sin restriccion ni limitacion ninguna, por repetidas cédulas reales, en todos los antiguos dominios de España: y ahora añadimos que lo propio se hizo en nuestros concilios Americanos (2). Por consiguiente, el decreto mencionado sobre las causas criminales de los obispos, como todos los demas emanados del Tridentino, tienen pleno vigor en la Iglesia Hispano-Americana.

5. El primado de jurisdiccion en toda la Iglesia, reviste tambien al Romano Pontífice de la amplia facultad de reservar á su tribunal, la absolucion de ciertas culpas gravísimas, como la definió el Tridentino (3): Pontifices maximi pro suprema potestate sibi in universa Ecclesia tradita, causas aliquas criminum graviores, suo potuerunt peculiari judicio reservare. En efecto, ora se diga que la jurisdiccion de los obispos viene mediatamente de Dios é inmediatamente del Sumo Pontifice, ora se diga lo contrario; en cualquiera de esas alternativas, es cierto que al Sumo Pontifice compete exclusivamente la designacion de súbditos en quien deba ejercerse, no ménos que el arreglar y modificar el ejercicio de ella del modo mas conve-

<sup>(1)</sup> Sess. 24, cap. 5. de Reformat. — (2) Véase el capítulo 1, del cencilie II, provincial Mejicano; y el Limense I, de Santo Toribio, accion 1. — (3) Sess. 14, c. 7.

niente al buen gobierno de la Iglesia; pudiendo, por consiguiente, restringirla, en euanto á la absolucion de ciertos delites mas graves que juzgue importante reservar á su superior tribunal (1).

(1) El moderno canonista Salzano hablando en general de las reservas Pontificias, (lib. 2, parte 2. Ley 5,) despues de demostrar el derecho y justas causas que las motivaron, concluye expresándose de la manera siguiente : « Furono questi y motivi, pe' quali, oltre le cause maggiori le quali furono sempre della Santa Sede, gli affari d'importanza soliti à trattarsi nelle Provincie, é che in diritto cio é in ragion del primato anche appartenebano alla Santa Sede come alcune volte furonvi richiamati, furono in seguito tutti devoluti colfacto, come per giusti é ragionevoli motivi il sono tuttora. In tale guisa, restando sempre y vescovi y Metropolitani, etc. y veri pastori di quel gregge cui designati furono à governare, quelle cause che impegnar possono ó le loro persone ó il gregge loro commesso, anche sono state reservate al Sommo Pontefice. como le altre che sempre si dissero maggiori, perche sempre à tutta la chiesa s'appartennero. — Ne noi crediamo col dir ció, che questo sistema vada totalmente esento nella sua applicazione da qualche diffetto sempre alle humane instituzioni inseparabile; le quali tuttoché Sante applicate agli nomine, debbono sentir sempre de' diffetti di questi, essendo sempre memori che nelle umane associazioni non potendosi giammai aver l'ottimo, dobbiamo sempre contentarci del meglio. Cioper altro non autorizza alcuni scrittori à ripeterci sempre le instituzioni de' primi felici tempi della chiesa senza averne lo spirito, é proporne di nuovo la prática senza che il soggeto cui si dovrebbero applicare, fosse lo stesso, non cessando di esclamare esserci cangiato lo spirito della Chiose, essersi invertita la ecclesiástica gerarchia, che il faso Isidoro abbia nella Chiesa introdotto un diritto novello, é tutto chiamare pontificia usurpazione. Il che se é comportabile in Autori divisi dall' unitá, é che dopo aver protestato contro il domma, doveano anche protestare é maledir quella mano che contro di essi avea fulminato l'anatema; che cosa dobbiam dire di que' Scrittori, y quali stoltamente si fan y eco di quelli, é che anche privi del merito dell' originalità han ripetutto le ciance de' Protestanti, é volendo mostrar dello spirito colle vestimenta d'Aronne han declamato audacemente contro le piu Sante é ragionate instituzioni della Cattolica Chiesa, é del succesor di S. Pietro? E che altro il nostro Cavallari ha scritto nelle sue canoniche instituzioni? é non sono

Por la razon que se acaba de indicar, compete tambien á la suprema autoridad del Romano Pontífice, el derecho de eximir con justas causas á ciertas personas ó corporaciones, de la jurisdiccion ordinaria de los obispos; derecho que estos últimos no pueden ejercer sin la aprobacion de la silla apostólica, porque no pueden limitar su propia autoridad, ni menos la de sus sucesores.

7. — Con respecto á la jurisdiccion del Romano Pontífice en las Iglesias particulares, y sobre todos los fieles comprendidos en ellas, no suscribimos á la opinion de los que, en ese sentido, solo le conceden una jurisdiccion mediata, en virtud de la cual debe velar sobre los obispos, amonestar ó corregir á los delincuentes ú omisos en el gobierno, de sus diócesis, pero no pasar adelante ni mezclarse en el ejercicio de la jurisdiccion propia de estos. Al contrario, creemos mucho mas fundada, la tanto mas comun opinion de los que le atribayen una jurisdiccion, tan inmediata en todas las ovejas del rebaño de Cristo, cual es la que sobre ellas ejerce el pastor ordinario: si bien debemos

queste le idee, di cui sono sparse le págine tutte del suo libro? Dovea ben egli distinguere, é con lui y Protestanti é Gianseniste, le cui opinioni ha miseramente seguite altro essere il diritto, ed altro il fatto. Che y Romani Pontefice non abbiano così spesso usato di tal diritto nella Chiesa primitiva, non percio deve arguise che non abbiano avuto cio che inforsa del primato loro si competeva; é quindi se in seguito per le addote ragioni ne hanno usato, non hauno invertito la gerarchia ecclesiástica, ne é stato cio la conseguensa delle Isidoriane, é molto meno una Pontificia usurpazione. In una parola, y Sommi Pontefici hanno avuto questo diritto é doveano averlo in ragione del loro primato; alcune volte non ne hanno usato, alcune volte ne hanno fatto uso, sempre pero con una prudenza é saggeza divinamente inspirata. Questi Autori adunque, che han voluto sostenere il contrario, si sono fatti Protestanti in disciplina, siccome y Protestanti lo sono stati nel domma. Essi han rigéttato y principio che contrariava la loro fede católica, é ne hanno poy ammesso le rigorose consequenze.»

confesar, que sin justa causa no se debe turbar la jurisdiccion de los obispos (1). Este sentir no solo se apoya en las palabras evangélicas, pasce agnos meos, pasce oves meas, las cuales no admiten restriccion alguna, y por consiguiente suponen una jurisdiccion inmediata en todos los fieles; pero tambien en la solemne definicion del concilio general de Florencia que títula al Romano Pontífice, verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiæ caput et omnium christianorum patrem et magistrum; pues que en vano seria el padre y doctor de todos los cristianos, si no pudiese ejercer en todos ellos una inmediata jurisdiccion.

De la jurisdiccion que compete al Romano Pontífice en todas y cada una de las diócesis particulares, desciende la obligacion que tienen todos los obispos, de elevar á la silla apostólica, una menuda relacion del estado de sus iglesias, en la forma y bajo la instruccion prescrita por la sagrada congregacion del Concilio (2). Antiquisima ha sido en la Iglesia, como observa y prueba Benedicto XIV (3), la obligacion impuesta á los obispos de hacer en ciertos períodos la visita ad limina apostolorum, y elevar al mismo tiempo la mencionada relacion del estado de sus iglesias. Mas Sixto V fué quien en la constitucion Romanus Pontisex arregló definitivamente este asunto, designando con concepto á la distancia de las diócesis, el período de tres, cuatro, cinco y diez años, para el cumplimiento de ambas cosas; pero permitió al obispo legitimamente impedido, el nombramiento de un procurador constituido en dignidad ó beneficio eclesiástico, que cumpliese á su nombre esa obligacion. Dicha

<sup>(1)</sup> Asi Santo Tomas Suplem., q. 8, ad. 3, y gran número de otros.

<sup>(2)</sup> Esa instruccion se registra al fin de la obra de Synodo de Benedicto XIV.

<sup>(3)</sup> Dicha obra de Synodo, lib. 13, cap. 6, n. 12.

relacion y las consultas que deben acompañarla sobre todo asunto que ofrezca duda ó dificultad en el gobierno de las iglesias particulares, es con el objeto de que los obispos, arzobispos, etc., reciban las instrucciones y preceptos convenientes al mas acertado régimen y administracion de sus diócesis.

- 2. Del mismo principio emana la facultad pontificia de fulminar penas y censuras, y de pronunciar con justa causa sentencias de excomunion, suspension y entredicho, respecto de todos los fieles, sin excepcion, que pertenecen al gremio de la Iglesia universal. Así, ya en el segundo siglo de la Iglesia, el papa Victor conminó con excomunion á los obispos Orientales, que pretendian celebrar la Pascua, segun la práctica judáica, el dia catorce de la luna de marzo; y en el siglo tercero ejecutó lo mismo el sumo pontifice Estevan, contra los que sostenian la reiteracion del bautismo conferido por los hereges, llamados por eso rebautizantes.
- 3. Puede así mismo el Romano Pontifice, en virtud de su plena jurisdiccion en cada una de las iglesias, dispensar, sin excepcion, interviniendo justa causa, en las leyes de disciplina, aunque hayan emanado de concilios ecuménicos; de otra manera seria defectuosa la constitucion de la Iglesia, si tratándose de la ley de un concilio ecuménico, se debiese esperar la reunion de otro concilio, para obtener la dispensa por justa y necesaria que pueda ser: Has dispensationes (dice Bossuet) nemo catholicus, nemo veri regiminis sciens, aut rerum ecclesiasticarum gnarus abstulerit (1). Indudable es, pues, que exigiéndolo la necesidad ó utilidad de la Iglesia, puede el Papa, ex plenitudine potestatis, dispensar en todo el derecho canónico, ora se trate de los derechos de las personas, ó de las mis-

<sup>(1)</sup> Defensio declarat, lib. 11. Cap. 10, n. 17.

mas leyes eclesiásticas (1). Y si bien la dispensa que sin justa causa se otorgase por el Sumo Pontífice, seria abusiva é ilícita, como dada in destructionem et non in ædificationem, no careceria empero de valor, á lo ménos si se adopta el sentir en esta materia mas comun y general.

Se ha dicho solo en el derecho canónico, porque en el divino, natural ó positivo, manifiesto es que el Papa no puede dispensar, siendo tan obvio aquel principio del derecho: Lex superioris per inferiorem tolli non potest (2). Asi v. g. no puede instituir nuevos sacramentos, abolir los antiguos, relajar el vínculo del matrimonio consumado, dispensar en la bigamia simultánea, y cosas semejantes que pertenecen, dicen los teólogos, á la potestad de excelencia de Cristo, incomunicable al hombre. Pero si no puede dispensar el · derecho divino, puede sin duda interpretarle, y declarar que en tal ó cual circunstancia, no obliga su observancia; facultad que se considera incluida en la general de apacentar las ovejas, y conducirlas por el recto sendero, evitando todo escollo ó precipicio que pudiera dañarlas; y ademas en el carácter de Vicario de Cristo, que le representa en la tierra, guien como tal es el intérprete de la voluntad divina, en los casos obscuros y dificiles de resolver por las circunstancias complicadas que los rodean, aun cuando la ley sea clara y terminante.

Ya observamos arriba, que la apelacion en las causas criminales de los obispos para ante la silla apostólica, se funda en el primado de jurisdiccion que, por derecho divino, compete al Sumo Pontífice. Y ahora añadimos que, en virtud de ese mismo primado, tiene jure dirino el derecho de recibir directamente, omisso

Véase à Bossuet en el lugar citado, cap. 20. — (2) Clem. No Romani, de Elect.

medio, la apelacion de toda sentencia de primera instancia, que en un tribunal eclesiástico se pronuncie, en cualquiera de las diócesis católicas; porque si bien el derecho eclesiástico estableció varios grados en el ejercicio de la jurisdiccion prescribiendo que el metropolitano juzgase en grado de apelacion de la sentencia del obispo, el primado de la del metropolitano y cn fin el patriarca de las sentencias de los primados, esta disposicion no puede inferir la mas pequeña lesion al derecho divino preexistente. Débese distinguir á este respecto, como muy bien observa Devoti (1), el derecho del uso del derecho. El Sumo Pontifice tenia el derecho de avocar á su juzgado todas las apelaciones, habiendo sido constituido gefe de toda la Iglesia; mas la distancia de los lugares, el temor de los fraudes, v otras dificultades, fueron causa de que el derecho eclesiástico, no sin el consentimiento á lo ménos tácito del ' Sumo Pontífice, estableciese tribunales intermedios para la terminacion de los juicios. Esto prueba que el Pontifice, por motivos justos, no ha querido hacer uso de su derecho; pero no que hava carecido de él, ni menos que el derecho eclesiástico pueda quitarle 6 atribuirle lo que le compete por derecho divino.

Débese, pues, decir, que el Sumo Pontífice, no solo puede recibir las apelaciones que, por el órden del derecho eclesiástico, se llevan á su tribunal supremo, despues de haber sido ventilada la causa en los tribunales intermedios; sino que usando de la plenitud de su jurisdiccion, puede avocarse directamente la apelacion, antes de haber conocido en ella el Metropolitano, el Primado, etc. Si á los Patriarcas de Oriente, que solo eran superiores á los obispos por derecho eclesiástico, se concedia el derecho de recibir directamente las apelaciones de las sentencias de primera instancia,

<sup>(1)</sup> Jus Canon. univers. Append, y ad tit. Decret. de appelat.

omttido el Metropolitano, ¿cómo se podrá negar ese derecho al Sumo Pontífice, superior á los obispos por derecho divino? Natal Alejandro, escritor que por cierto no puede ser tachado de adulacion, adjudicaba esa facultad al Romano Pontífice, añadiendo que no le competia por derecho eclesiástico, sino como una consecuencia de su Primado: Jus appelationum, dice, est appendix primatus, S. Petro et ejus successoribus á Christo collatum, non á quovis Synodo institutum (1).

En la Iglesia Hispano-Americana con respecto á las apelaciones en las causas de que conocen los tribunales eclesiásticos, está vigente el breve de Gregorio XIII expedido en 1578, y mandado cumplir y ejecutar por la ley 10, tit. 9, lib. 1. Rec. de Indias; en el cual se dispone que los juicios eclesiásticos se trasmiten en todas sus instancias y se fenezcan en América, y se arregla el órden especial que se debe observar en las apelaciones, muy diferente por cierto del que prescribe el derecho canónico comun. Puede leerse el texto literal del breve citado en la política indiana de Solorzano (tomo IV, cap. 9, nº 6). Véase el artículo 5, capítulo VIII del libro primero.

8. — No corresponde al canonista, ni ménos lo permiten los estrechos límites que nos hemos prefijado, entrar de lleno en la discusion de ciertos derechos del Romano Pontífice, acerca de los cuales disputan los teólogos si le competen jure divino. Daremos, sin embargo, una breve idea de las tres principales cuestiones que los dividen, para instruccion del jóven canonista poco versado en estudios teológicos: 1ª sobre la potestad temporal del Romano Pontífice en los Reinos católicos; 2ª sobre su infalibilidad in rebus fidei et morum; 3ª sobre su superioridad con respecto al concilio general.

<sup>(1)</sup> Historia ecclesiast. dissert. 28, in secul. 4.

1. Dos son las principales opiniones de los teólogos católicos acerca de la potestad temporal del Sumo Pontífice, en los reinos ó Estados que profesan la religion cristiana.

La primera es de los que con Belarmino (1) afirman, que el Pontífice Romano no tiene ninguna potestad temporal directa é inmediata en los Estados católicos, sino solo espiritual; pero al propio tiempo pretenden, que por razon de la autoridad espiritual, le compete una potestad temporal indirecta sobre todos los soberanos cristianos; de manera que hasta puede en ciertos casos declararlos decaidos del mando supremo, y absolver á los súbditos del juramento de fidelidad.

La segunda, sostenida por gran número de teólogos y obispos, defiende, que ninguna potestad temporal directa ni indirecta compete al Romano Pontífice en los Estados católicos; y por consiguiente, que en ningun caso, ni con causa alguna, por grave que sea, puede deponer ó declarar decaidos del mando supremo á los príncipes cristianos.

Sin entrar en la exposicion y análisis de los numerosos argumentos mas ó menos fuertes, en que cada partido apoya su opinion, hé aquí sin embargo algunos hechos históricos recientes, que dan á la segunda una preponderancia indisputable sobre la primera.

En 1789, los católicos anglicanos, accediendo á los votos del famoso Pitt, requirieron el dictámen de las seis principales universidades europeas, de Paris, Dovai, Lovaina, Alcalá de Henares, Salamanca y Valladolid, acerca de la potestad de la Iglesia sobre el rey de Inglaterra; y todas unánimemente respondieron, que ni el Papa, ni los Cardenales, ni el Concilio general, tienen potestad para deponerle, ni para absolver á sus súbditos del juramento de fidelidad.

<sup>(1)</sup> De Romano Pontifice, lib. 3, cap. 6 y 7.

Los obispos Galicanos profesan tambien la doctrina de que el Sumo Pontifice, en ningun caso puede deponer á los reyes; y así lo declararon en la pública exposicion de 3 de abril de 1826, suscrita por setenta y uno de ellos, con ocasion de la obra de Mr. de Lamennais titulada: De la religion dans ses rapports avec l'ordre civil et politique.

Igual declaracion emitieron los obispos de Irlanda, en 23 de enero de 1826; y todos los Vicarios apostólicos que en Iglaterra y Escocia ejercen las funciones episcopales, en el mes de mayo del propio año de 1826.

Nótese bien, empero, que esta cuestion se limita á la potestad temporal del Sumo Pontifice, porque en cuanto á la jurisdiccion espiritual, que le compete como sucesor de Pedro y Vicario de Cristo, ningun católico duda ni puede dudar, que los príncipes soberanos están sometidos á ella lo mismo que los simples fieles, y por consiguiente, sujetos á la excomunion y otras penas espirituales.

Una observacion importante debemos hacer, en vindicacion de los Romanos Pontífices, que se ingirieron ó intentaron ingerirse en el dominio temporal de los reves. A esos Pontífices, sin duda ilustres por su piedad y doctrina, cupiéronles circunstancias en extremo difíciles: tiempos desgraciados en que las incursiones de los bárbaros, la profunda ignorancia, las continuas guerras, habian subvertido todos los principios, especialmente entre los Príncipes y los Próceres, que envueltos en densísimas tinieblas, no conocian ni respetaban en sus actos ninguna regla de justicia y equidad: bárbaros inhumanos, inmorales hasta el extremo, hacian pesar sobre sus pueblos toda clase de vejaciones, sin que á estos se presentase otro recurso, que depositar sus lágrimas en el clero, cuya proteccion y defensa sin cesar invocaban. Los obispos y señaladamente los Sumos Pontífices, por su mas eminente autoridad,

lograban á veces, con sus ruegos, consejos y amonestaciones, ablandar la dura índole de los príncipes, v reducirlos á mejor camino: otras veces, nada obtenian por ese medio, y despues de agotar los ruegos y amenazas, procedian á excomulgarlos. La frecuencia de las excomuniones hizo caer en desprecio esta arma poderosa: encendido entonces Gregorio VII en vehemente celo contra todos los abusos, apeló á mas eficaces remedios contra Henrique IV, que habia hecho deponer á este Pontífice en un conciliábulo de Alemania. Crevéndose, pues, investido de absoluta potestad sobre el Emperador como tal, (pues que por costumbre inmemorial recibian los emperadores electos la confirmacion y la corona del Romano Pontifice), procedió contra él á la solemne sentencia de deposicion. Algunos otros Pontífices imitando á Gregorio VII, excomulgaron á los príncipes contumaces; rara vez, empero, llegaron á la deposicion, y de ordinario solo contra aquellos que inaugurados bajo ciertas condiciones expresas ó tácitas, que tenazmente se negaban á cumplir, se los consideraba con justicia destituidos de todo legítimo derecho, para continuar reinando. Vacante el trono por la deposicion, se convocaba los Próceres, á quienes correspondia la eleccion, para que procediesen á elegir un principe mas digno. Menester es confesar, que un tal poder en verdad exhorbitante y terrible, se ejercia con suma moderacion y cordura, usándole solo como un remedio extremo contra gravísimos males; y que los Pontifices que desplegaban tan alta energia, fueron por largo tiempo los únicos defensores de la humanidad oprimida, contra los avances del mas horroroso despotismo.

2. En cuanto à la infalibilidad del Romano Pontifice, nótese: 1º que en sentir de todos los católicos puede errar en las cuestiones de hecho, que penden del testimonio de los hombres, y no tienen intima conexion,

con las cuestiones dogmáticas; 2º que tambien puede errar como los demas hombres en las cuestiones de fé y de costumbres, si como doctor privado escribe ó emite su opinion en materia concerniente á esos objetos; 3º que ora sea infalible, ó no, sus decretos en asuntos doctrinales, deben ser venerados y obedecidos por los fieles, pues que así lo exige el buen régimen de la Iglesia, y la necesidad de conservar el depósito de la sana doctrina; 4º que nadie tampoco duda de la infalibilidad, en toda decision dictada por el pontífice de acuerdo con el concilio general.

Sentados estos principios que come se ha dicho son admitidos por todos los católicos, la cuestion de la infalibilidad solo versa acerca de las decisiones ó decretos en asuntos de fé ó de costumbres, dictados por el Sumo Pontifice ex cathedra: es decir propuestos é intimados bajo de excomunion á la creencia universal de los fieles, como puntos de fé divina. Fijada la cuestion en estos términos, defienden la infalibilidad del Romano Pontífice, á excepcion de los Franceses, casi todos los teólogos de las naciones católicas, mereciendo entre estos especial mencion Melchor Cáno, Belarmino, Ligorio, Cerboni, Orsi, Perronc, y algunos escritores Franceses de este siglo, tales como el sabio conde de Maistre en su obra del Papa, y el gran de Lamenais en su bella época de gloria inmaculada. La generalidad empero de los teólogos Galicanos sostiene con todos sus esfuerzos, que el Sumo Pontífice, aun decidiendo ex cathedra, en su carácter de gefe supremo de la Iglesia puede errar, ó que su juicio no es irreformable, á menos que lo apoye el consentimiento expreso ó tácito de la iglesia. En esta contienda aparecen en primera línea, despues de Bossuet, esclarecido corifeo de los Galicanos, Tournely, Bailly, Regnier, de la Luzerne, etc.

Nosotros solo diremos, que la infalibilidad del Sumo

Pontifice, aun cuando decide ex catedra, In rebus sidei et morum en los términos de la cuestion, no es un dogma de sé divina; y por consiguiente, que los que la impugnan, no merecen la nota de hereges. Diremos tambien, que la sentencia de la infalibilidad, nos parece tanto mejor probada, y apoyada en testimonios claros de la Divina Escritura, no menos que en el sirme cimiento de la tradicion; y sobre todo la mas á propósito para conservar la unidad de la fé, oponiendo un dique indestructible á las agresiones del error.

No menos debatida que la anterior es esta cuestion : ¿ el papa es sobre el concilio general, ó este sobre aquel ? Fijaremos su verdadero punto de vista, y para ello prenotaremos : 1º que no se trata del concilio general convocado y presidido por el Romano Pontifice, y en cuanto procede de acuerdo con este, quien no puede ser superior ni inferior á sí mismo; 2º que tampoco se disputa del tiempo de cisma en que no haya pontífice cierto; pues que en este caso, todos convienen en que el concilio general, bien sea convocado y presidido por los cardenales ó por los soberanos calólicos, se halla investido de plena autoridad para terminar el cisma, declarando ó eligiendo el pontífice legítimo (1); 3º ni se habla del caso de vehemente

<sup>(1)</sup> Hizo uso de esta amplia autoridad primero el Concilio de Pisa en 1409, y despues el de Constanza en 1415. El primero depuso á dos pontífices dudosos que se disputaban el gobierno de la Iglesia, Gregorio XII, y Benedicto XIII, y eligió á Alejandro V, á quien sucedió á los diez meses Juan XXIII. Mas como Gregorio y Benedicto resistieron someterse, y eran obedecidos porgran número de fieles, Alejandro V y su sucesor Juan XXIII, no fueron reconocidos como legítimos en toda la Iglesia. Existian, por consiguiente, tres pontífices simultáneamente. El Concilio, pues, de Constanza los depuso á todos y eligió á Martino V: Gregorio y Juan se sometieron y renunciaron el pontificado, Benedicto XIII, (Pedro de Luna) fué abandonado de todos, y Martino V reconocido en toda la Iglesia, como legítimo sucesor de S. Pedro. Así tuvo fin el gran cisma de Occidente.

sospecha de heregía en el romano Pontífice; pues no se duda que el concilio general le podria juzgar, condenar y deponer, ó mas bien declararle decaido de su dignidad, porque separado de la Iglesia por la heregía, no puede ser su cabeza (1).

La cuestion, pues, en su último resultado, puédese reducir á lo siguiente: 1º ¿ si el concilio general legítimamente congregado tiene jurisdiccion sobre el pontífice cierto, no dudoso, ni convencido de cisma ó heregía, de manera que lo pueda deponer; ó si el pontífice la tiene sobre el concilio, pudiendo resistir su fallo, y disolverle? 2º ¿ si en la hipótesis de que el concilio general admita y sostenga una doctrina, y el pontífice la contraria, se haya de estar á la decision del pontífice, con preferencia á la del concilio, ó al contrario.

Fijada asi la cuestion en su verdadero punto de vista, diremos solamente que ni una ni otra de esas hipótesis se ha realizado jamas en la Iglesia, ni es de temer que tenga lugar en ningun tiempo atendidas las divinas promesas; pues que el Espíritu Santo que la asiste y gobierna con su especial asistencia, nunca permitirá que la aflijan males de tanta magnitud. Por lo que juzgamos que esta cuestion, sobre sútil y en extremo complicada, es del todo inútil en la práctica. Debátenla, sin embargo, con calor y hasta con excesiva acrimonía, de una parte los que defienden la infalibilidad del Sumo Pontífice, y de otra los que la niegan é impugnan; pudiéndose consultar en los teólogos arriba citados, los fundamentos en que uno y otro partido apoya su sentir.

Hemos terminado este capítulo. De lo demas concerniente al sumo Pontífice, sobre diferentes objetos,

<sup>(1)</sup> Téngase presente, sin embargo, lo que acerca de la indefectibilidad del Romano Pontífice, se dijo en el, art. 4 de este cap.

se tratará mas oportunamente en sus respectivos lugares.

### CAPITULO III.

#### LOS CARDENALES.

- Art. 1. Nombre y origen de los cardenales. 2. Número y varios órdenes de ellos. 3. Su creacion, dignidad y distinciones honorificas. 4. Derechos y privilegios de que gozan. 5. Sus oficios y cargos principales. 6. Eleccion del Sumo Pontífice.
- 1. La voz cardenal viene de la latina cardo, que significa eje ó quicio, sobre el cual se mueve y gobierna algun objeto, v. g. los quicios de una puerta, el eje de una máquina. Con concepto á este significado, aplicase tambien esa voz á todo lo que sobresale en cualquier linea: asi se dice punto cardinal, virtudes cardinales; y S. Agustin llamaba cardinales á los principales gefes de los Donatistas (1). Bajo esa doble acepcion se adjudicó el nombre de cardenales, á los altos dignitarios de la Iglesia que le llevan : nam sicut (dice Eugenio IV, en la const. Non mediocri) super cardinem volvitur ostium domus, ita super hos, Sedes Apostolica totius Ecclesiæ ostium quiescit et sustentatur. Ellos son al propio tiempo los principales auxiliares del Sumo Pontífice en el gobierno de la Iglesia universal; pues que, como añade el citado Eugenio IV, los obispos y arzobispos unam duntaxat regunt Ecclesiam mientras los cardenales, cum Sede apostolica requnt universas.

Llamábase cardenales, en los primeros siglos de la era cristiana á todos los que estaban destinados con título perpetuo al servicio de una iglesia; á diferencia de los

<sup>(1)</sup> Lib. 1, de Bapt. cap. 6.

que la administraban ó servian por un tiempo determinado, y solo en calidad de auxiliares ó coadiutores. Así distinguian los cánones, el obispo cardenal, es decir el obispo propio de una iglesia, del interventor. que se comisionaba para intervenir en la elección de pastor para la iglesia vacante, y del visitador, á quien se encomendaba la visita de la misma. Mas tarde se dió el nombre de cardenales á los canónigos de la iglesia catedral, los cuales ocupaban un lugar prominente entre los demas clérigos; y tentan esa denominacion. quia Ecclesiæ cardini id est episcopo proximius adherebant, denominacion que, aun despues de haberse adjudicado exclusivamente al Senado de la Iglesia Romana, conservaron todavia por algunos siglos los canónigos de varias insignes catedrales; y segun Salzano. hasta hov llevan el título de cardenales, catorce de los canónigos de la iglesia metropolitana de Nápoles, siete del órden de los presbíteros, y otros siete del de los diáconos.

Puede decirse que el oficio de los cardenales, considerados como coadjutores y consejeros del romano Pontifice, es tan antiguo como la Iglesia. Sabido es que desde los primeros siglos tuvieron todas las iglesias particulares, su senado ó presbiterio, compuesto de los presbíteros y diáconos, de cuyo consejo se servia el obispo para la acertada direccion y buen gobierno de su grey; siendo antiquísimo el axioma: Nihil agat episcopus inconsulto presbiterio. El Pontífice romano, considerado en su doble carácter de obispo de Roma, y gefe supremo de la Iglesia, tuvo asimismo, en todo tiempo, el suyo: cuyo consejo oia en todo negocio de gravedad, bien fuese relativo á su iglesia particular, ó al gobierno de la Iglesia universal.

2. — En los primeros siglos, solo se conoció en la Iglesia Romana siete cardenales presbíteros y siete diáconos. A los presbíteros se cometió el cuidado de

las siete iglesias principales de Roma, en las cuales administraban proprio iure, los sacramentos y desempeñaban las demas funciones del ministerio pastoral. Los diáconos presidian las diaconias, nombre que se daba á los establecimientos ó lugares pios donde se ministraba el alimento á los pobres, pupilos, viudas y ancianos de las diferentes regiones ó distritos de la ciudad de Roma: en los cuales habia tambien pequeñas capillas ú oratorios. Mas tarde, hácia el siglo viu, se cometió á los obispos suburvicarios, el cargo de asistir al Sumo Pontífice en la celebracion, y de celebrar ellos mismos la misa en ciertos dias, en la Basílica de Latran: asi como el de prestarle su consejo en los negocios relativos al gobierno de la Iglesia; y por tanto se les decoró con el título de cardenales obispos, dispensándoles al propio tiempo la residencia en sus diócesis, para que pudiesen cumplir con las funciones que de nuevo se les cometian. Asi llegó á 21 el número de los cardenales romanos: número que sucesivamente fué creciendo: de manera que va en tiempo de Honorio II llegó á 53, v no tuvo límites en el cisma de Aviñon; pero se redujo al de 24, en los concilios de Constanza y Basilea; y aumentado de nuevo por varios pontífices, fijó al fin Sixto V definitivamente (1) el número de 70, á imitacion de los 70 ancianos de Moises (2).

Por consiguiente, tres son los órdenes de los cardenales romanos: el de los obispos que consta de los seis obispos suburvicarios, es decir, el Ostiense, el Portuense y de Santa Rufina, el Albano, el Prenestino, el Sabino, y por último el Tusculano, (siete se contaban antes, pero se unieron en uno el Portuense

<sup>(1)</sup> En la Constitucion que empieza Postquam verus ille.

<sup>(2)</sup> Sin embargo, este número de 70, casi nunca se llena: suele haber 54, 55, 57, y cuando mas 60. A la muerte de Gregorio XVI, habia 62. Véase á Henrion, Histoire generale de l'Eglise, lib. 102, tem. 43, pag. 251.

y el de Santa Rufina): el órden de los preshíteros, cuyo número asciende á 50: y el de los diáconos, que consta de catorce. Tanto los cardenales presbíteros como los diáconos, se distinguen por la especial denominacion que toman del título de la Iglesia ó diaconía que presiden en Roma; v. g. — Cardinalis presbyter sancta Praxedis. — Cardinalis diaconus S. Georgii ad velum aureum.

Los cardenales obispos preceden á los cardenales presbíteros, y estos á los cardenales diáconos. Entre los obispos precede el mas antiguo en el órden episcopal, y entre los presbíteros y diáconos, los que primero fueron promovidos á la Púrpura. Mas, como sucede con frecuencia que el que es creado cardenal presbítero, solo es diácono al tiempo de la creacion, tan luego como recibe el presbiterado, ocupa el lugar de su promocion; pero los cardenales obispos que primero reciben el carácter episcopal, preceden á los que antes fueron promovidos, y recibieron despues la consagracion.

Es importante observar, que no es lo mismo ser cardenal obispo, que ser cardenal del *órden de los obispos*; pues que de los últimos solo hay seis, cuales son los suburvicarios ya mencionados; mientras hay varios otros cardenales obispos de diferentes iglesias, los que por tanto solo pertenecen al *órden* de los presbiteros ó de los diáconos; de manera que son obispos de sus iglesias, y presbiteros ó diáconos de la Iglesia romana. Del propio modo hay muchos presbiteros que, como cardenales, solo pertenecen al *órden* de los diáconos.

3. — Segun la prescripcion del concilio de Trento, la creacion de cardenales debe recaer, en cuanto sea posible, en personas idóneas de todas las naciones católicas: quos sanctissimus Romanus Pontifex ex omnibus christianitatis nationibus quantum commode

fieri poterit, prout idoneos repererit assumet (1). El mismo concilio exige en los que han de ser nombrados cardenales, omnia et singula quæ de episcoporum et præficiendorum vita, ætate, doctrina, et ceteris qualitatibus alias in eadem Synodo constituta sunt (2). Sixto V, en su constitucion Postquam verus ille, requiere en los promovendos lo siguiente (3): 1º que sea hijo legítimo, no bastando que haya sido legitimado, ni aun por subsiguiente matrimonio; 2º que al menos haya recibido los órdenes menores, y llevado por un año tonsura y hábito clerical; 3º que no tenga hijos ni nietos, aunque hayan sido habidos en legítimo matrimonio; 4º que ninguno de los cardenales sea su

(1) Los reinos católicos tenian antiguamente derecho á la nominacion de cierto número de cardenales llamados de la Corona. Parece que Roma considera abolido ya este derecho por las revoluciones que han modificado tan profundamente las relaciones de la Iglesia con los diversos Estados. No obstante en práctica, la Francia y Austria gozan aun del privilegio de hacer nombrar cardenales. Los cardenales de la Francia son actualmente los arzobispos de Lyon y de Aix, y el obispo de Arras; los del Austria son el Patriarca de Venecia, y los arzobispos de Milan y de Salzburgo. Los arzobispos de Nápoles y de Palermo, son igualmente nombrados cardenales à solicitud del rey de Nápoles; pero el derecho de este soberano restringido por otra parte á estas dos sillas (mientras que en Francia y en Austria el gobierno presenta el obispo que le conviene), es de un grado inferior. En cierto modo no es mas que un derecho de súplica; el rey suplica al papa que nombre, y aunque el uso es que se nombra, hay ejemplos de lo contrario. La España, el Portugal y la Bélgica tienen ahora un cardenal : la primera el arzobispo de Sevilla, la segunda el patriarca de Lisboa, y la tercera el arzobispo de Malinas; pero en la situacion de las dos primeras naciones, ese derecho antiguo está por lo menos suspendido. Por lo que respecta á la Bélgica se le ha acordado un cardenal. Las demas potencias no tienen derecho de esta clase. L'Univers de 11 de junio de 1846.

(2) Sess. 24, de ref. cap. 1.

<sup>(3)</sup> El anotador de Ferraris verbo cardinalis, art. 2, advierte, que no todas las disposiciones de la const. Sistina se hallan hoy vigentes.

pariente dentro del segundo grado de consanguinidad en cualquier linea; 5º que tenga 30 años de edad, si ha de ser nombrado cardenal, obispo ó presbítero, v si diácono 22, con prevencion que debe, infra annum. recibir el diaconado y no lo haciendo queda privado de voz activa v pasiva, tanto en el consistorio v congregaciones, como en la eleccion de pontífice (1).

Eminente fué siempre en la Iglesia la dignidad de los cardenales, principalmente en razon de que componen el supremo Consejo ó Senado que auxilia y coadvuva al Sumo Pontífice en el gobierno de la Iglesia universal. Por consiguiente superan en dignidad á los patriarcas, Metropolitanos, y demas obispos; pues mientras estos tienen á su cargo el régimen de Iglesias particulares, aquellos desempeñan con el pontifice, el de toda la Iglesia. A la manera que los párrocos, sin embargo de que apacientan, jure proprio, una porcion de la grey particular de la diócesis, ceden en dignidad á los canónigos, en cuanto estos, constituyendo el con-

(1) La creacion de cardenales la hace el pontifice en el consistorio. En cuanto á las solemnidades y fórmulas que se observan hasta el complemento de la promocion, puede verse á mas del Ceremonial Romano, al cardenal de Luca, Relacion de la curia Romana, á Nicollis Práctica canónica, etc. Entre esas ceremonias merecen mencionarse las que se denominan : clausura et aperitio oris, cerrar y abrir la boca al cardenal: en el consistorio inmediato al de la promocion, el pontifice claudit os cierra la boca á los recien promovidos, prohibiéndoles hablar en el consistorio y demas actos públicos, hasta que se les abra con el consejo de los antiguos cardenales: en el tercer consistorio se les manda salir fuera é interrogados los cardenales, sobre si conviene abrirles la boca, oida la contestacion y general beneplácito, se les manda entrar, y amonestados con graves palabras acerca del cumplimiento de sus deberes, procede el pontifice à ejecutar la apericion de la boca con la siguiente fórmula: Aperimus vobis os tam in collationibus quam in conciliis, atque in electione Summi Pontificis, et in omnibus actibus tam in consistorio quam extra qui ad Cardenales spectant, quos soliti sunt exercere. In nomine Patris et Filii et Sperifus Sancti. Amen.

sejo del obispo, intervienen en el gobierno de toda ella; asi aunque los obispos sean por su cáracter superiores á los cardenales, teniendo estos el cuidado, no de una parte sino de toda la grey de Cristo, aventajan con razon á aquellos.

Brilló mas la dignidad cardinalicia con las legaciones de alta importancia que se empezó á confiar á los cardenales; con la eleccion activa y pasiva del romano Pontífice, que se les reservó exclusivamente; y tanto mas desde que establecida y considerablemente aumentada la soberanía temporal de este, se los considera como los príncipes de la sangre, llamados á la sucesion en el gobierno de uno de los principales Estados de Italia.

Inocencio IV fué el primero que, en 1244, concedió á los cardenales el uso del sombrero rojo: distintivo con que decoró á los trece creados por él en el Concilio general de Leon, en señal de que debian mostrarse dispuestos á verter su sangre en defensa de la libertad eclesiástica. Mas tarde, en 1464, Paulo II, les añadió el capelo y birrete encarnados, y otras insignias honorificas que limitó á los cardenales del clero secular; pero Gregorio XIV, en 1519, las hizo extensivas á los de las órdenes regulares. Finalmente, en 1630, concedió Urbano VIII á todos los cardenales sin excepcion, el tratamiento de *Eminentisimos*.

4. — Los cardenales presbíteros y diáconos ejercian en otro tiempo, en las iglesias de sus títulos, todos los actos pertenecientes á la jurisdiccion episcopal: mas careciendo hoy esas iglesias de territorio separado con su clero y pueblo respectivo, su jurisdiccion se limita, con arreglo á la constitucion de Inocencio XII (1), á lo concerniente al servicio de la iglesia ó lugar pio, y esto solo en cuanto á la disciplina y correccion de las costumbres.

<sup>(1)</sup> Const. incipiens, Romanus Pontifex,

Numerosos son sin embargo y de alta valia los privilegios de que gozan en general los cardenales. Albano cuenta de ellos hasta 33; Cohelio numera 41; v Manfredo los hace ascender hasta 89 (1). Bástenos mencionar los principales de ellos: 1º aunque no sean obispos, pueden usar las insignias pontificales y bendocir al pueblo more episcopali (2); 2º aun no siendo obispos. pueden conferir á sus súbdites y familiares. la tonsura y menores órdenes (3); 3º no se entienden comprendidos en el general estatuto ó sentencia de entredicho ó suspension, á menos que se haga expresa mencion de ellos (4); 4º pueden elegirse confesor no aprobado por el ordinario; y pueden también elegirlo para sus familiares y domésticos (5); pero el Anotador de Ferraris advierte, que no constando bastante lo segundo. se expondria el valor del sacramento; 5º gozan por derecho el privilegio de altar portátil en los propios términos que los obispos (6); bien que con las limitaciones del decreto de Clemente XI, sobre la celebracion en oratorios privados; 6º están exentos de gabelas, tributos y otras cargas de cámara (7); 7º todos los clérigos domésticos comensales de los cardenales, pueden conformarse con estos, en la recitacion del oficio divino (8); 8º los cardenales quedan ipso jure emancipados de la patria potestad (9); 9º las controversias y

<sup>(1)</sup> Puédense consultar las obras de estas tres autores que escribieron ex profeso, sobre todo lo relativo á la dignidad, obligaciones y privilegios de los cardenales.

<sup>(2)</sup> Ita Felinus Barbosa Fagnanus, etc. — (3) Benedicto XIV, const. incip. Ad audientiam.

<sup>(4)</sup> Ita, Barbosa, Hurtado, Azar, Diana, etc. — (5) Collégitur ex cup. No pro délatione 16, de Panisontéis et remise. et ita continuet, Barbosa Fagnanus, etc.

<sup>(6)</sup> Cap. fin de Privilegiis, in 6. — (7) Inocencio X, const. incep. Elsi ca.

<sup>(8)</sup> Cap. fin. Clementina de celebrat. misur.

<sup>(9)</sup> Manfredo, Azer, Zachia, Molina, Barbesa; et alie passin.

lites entre ellos, las juzga y decide directamente el Sumo Pontifice (1): 10º en tiempo de cisma, no existiendo papa cierto, tienen el derecho de convocar el concilio general (2); 11º pueden retener beneficios incompatibles, en cuanto se crea necesario y competente á su dignidad (3); 12º nadie puede obtener, sin el consentimiento de los cardenales, el beneficio de uno de sus familiares (4); 13º débese prestar fé al cardenal que asegura haber tenido lugar algun acto en presencia del papa, ó haberle este encargado ú ordenado alguna cosa vivæ vocis oraculo (5): 14º segun el estilo de la Curia se da plena fé al testimonio de un cardenal que afirma haberse dicho ó hecho alguna cosa en su presencia (6): 15º gozan del privilegio de los militares. en orden à la testamentifaccion; por consiguiente pueden testar sin las solemnidades prescriptas por derecho civil, bastando que expresen su voluntad, en una cédula escrita ó suscrita de su mano (7); 16º todos los privilegios concedidos á los obispos, en atencion á su carácter, se extienden á los cardenales, por razon de su mayor dignidad (8).

5. — El principal y mas augusto cargo de los cardenales consiste, en la intervencion directa é inmediata que ejercen en el régimen y gobierno de la Iglesia universal, tanto en el Consistorio como en las congregaciones romanas, compuestas ó presididas por ellos; en las que se despachan los negocios de mas alta importancia, concernientes á la Iglesia en general, ó á las diócesis en particular.

<sup>(1)</sup> Paulo IV, const. incip. Cum sepius. — (2) Fagnano, in cap. Cum slim 14, de majorit. et obedient. n. 50, et alii passim. — (3) Sixto V, const. 125, Bullerii. — (4) Rigancio, in Regulam 32, Cancellaria.

<sup>(5)</sup> Feinus in capite Quod super de fide instrument. et alii. — (6) Cap. constitutis de appelat. Barbosa, Diana, etc. — (7) Lamfredino respons. eccles., n. 4 et ita decisum est a Rota Romana.

<sup>(8)</sup> Layman, Diana, Barbosa, et alii passim.

Llámase Consistorio, la asamblea de los cardenales reunidos en presencia del pontífice, con el objeto de deliberar y decidir sobre asuntos del mayor interes para el bien de la Iglesia. El consistorio es público ó privado: al primero concurren los cardenales, prelados, ministros de las cortes extrangeras, y otros altos magistrados de Roma: al segundo solamente los cardenales.

No hay período fijo para la convocacion del Consistorio: Inocencio III lo convocaba tres veces al mes; sucesivamente fueron siendo menos frecuentes sus reuniones, y hoy se convoca, con mas ó menos frecuencia, á beneplácito del pontífice. El voto de los cardenales en el Consistorio solo es consultivo.

Hácese en él la creacion de nuevos cardenales. El pontifice decreta las promociones con aprobacion de la corporacion; pero á veces se reserva la publicacion de los nombres de cierto número de los promovidos, que se dice los reserva en el pecho, reservati in petto, para notificarlos cuando lo cree conveniente. Tiene lugar asimismo en el Consistorio, la provision de las iglesias patriarcales, metropolitanas, episcopales, y otros beneficios llamados por eso consistoriales; la circunscripcion de las diócesis, la creacion de nuevas sillas y union de las antiguas; y en general se notifica en él todo suceso ó negocio de gran momento, que interese directamente á la religion.

Para preparar y tramitar los asuntos de que se ocupa el Consistorio, existe una congregacion particular llamada Consistorial, que consta de varios cardenales y prelados; de la cual asi como de las otras congregaciones y tribunales romanos, se dió noticia en el artículo 4, capítulo 8, del libro primero.

Muerto el pontífice no recae su jurisdiccion en el colegio de los cardenales (1), á diferencia de lo que se

<sup>(1)</sup> Cap. Romani, Clement. de elect. et const. Pii IV, incip. In Eligendis, § 6.

observa en los capítulos de las iglesias particulares, que suceden en la jurisdiccion al prelado respectivo. Solo pueden proveer aquellos, en sede vacante, lo concerniente á la pronta eleccion del pontífice, á la defensa del territorio de la iglesia, y á precaver algun gravísimo inminente peligro, á que sea menester ocurrir sin ninguna demora (1). Pero no espira la jurisdiccion de las congregaciones y tribunales, los cuales deben continuar ejerciendo sus funciones: bien que hallándose en el conclave los cardenales que presiden esas corporaciones, no se pueden expedir en ellas, los negocios de gravedad, que requieren la suscripcion del cardenal Prefecto, sino solamente los leves y ordinarios, que puede proveer por si solo el secretario.

6. — Aunque lo relativo á elecciones en general, tendrá lugar en el libro tercero, correspondiendo hoy dia la del romano pontifice al colegio de cardenales, nos ocuparemos ahora brevemente de ella.

Hasta fines del quinto siglo de la Iglesia, la eleccion del romano pontífice ejecutábase, como la de los otros obispos, por el clero y pueblo, es decir, con el sufragio del clero y la presencia y testimonio del pueblo. Vencido Augustulo, último emperador de Occidente. se apoderaron los Godos de la Italia, y desde luego pretendieron tomar parte en la eleccion, reservándose al ménos la confirmacion de ella. En seguida, los emperadores de Oriente se arrogaron el mismo derecho, y no faltó ejemplo de elecciones, hechas directamente por estos, ó los Godos que les precedieron, las que el clero romano se vió precisado á aprobar y ratificar por el bien de la paz. Los Longobardos conservaron tambien. é hicieron valer mas ó menos en su favor el derecho de confirmacion: pero expelidos estos, y trasladada la Italia á la dominacion de los reyes franços, la

<sup>(1)</sup> Cap. Ubi periculum 3, de Elect., in 6.

election del romano pontifice fué restituida á su primitiva completa libertad. Hácia el año de 1059, Nicolao V. con el objeto de precaver los abusos, que á la vez ocasionaban en la eleccion la ambicion y la avaricia, dictó varias disposiciones, en las que concedió á los cardenales, el principal sufragio, pero sin excluir todavía al clero y al pueblo. Inocencio II, elegido en 1154, excluyó absolutamente al pueblo: y finalmente Alejandro III, en una constitucion expedida en el concilio general de Latran, año de 1179, confirmando la práctica va introducida en su tiempo, reservó definitivamente la eleccion á los cardenales, con exclusion de todo otro sufragio, y dictó sabios reglamentos relativos á ella; los que fueron despues ampliados, por el concilio general de Leon, bajo de Gregorio X, año de 1274, y por el de Viena tambien general bajo de Clemente V, en 1312; siendo las dos últimas constituciones las que hasta hoy rigen y se observan sustancialmente en la eleccion, con algunas modificaciones introducidas posteriormente por diferentes bulas emanadas respectivamente de Clemente VI. Julio II. Clemente VII. Paulo IV, Pio IV, Urbano VIII, Alejandro VII, é Inocencio XII, todas las cuales fueron últimamente confirmadas por Clemente XII, en su bula Apostolatus.

Hé aquí el resúmen de esas disposiciones. Todos los cardenales tienen el derecho de sufragar en la eleccion, sin que pueda oponérseles la excepcion de excomunion, suspension, ú otra inhabilidad. No se excluye del sufragio á los cardenales de nueva creacion, aunque todavia no hayan recibido insignia cardinalatus, nec os eis clausum sit, aut sit clausum nondum apertum: solamente se priva de él á los que no han recibido órden sacro.

Terminados los funerales del pontifice, a los diez dias despues del fallecimiento, se encierran los cardenales en el conclave, sin esperar por mas tiempo a los ausentes; permitiéndose á cada cardenal, introducir para su servicio, dos clérigos ó legos que se llaman conclavistas. Cerrado el conclave, no se permite á ninguna persona de fuera hablar con los cardenales, sino es con el consentimiento de todos, y solo en materia relativa á la eleccion; ni aun se permite enviarles carta ó mensage verbal; todo bajo de excomunion ipso facto. Tampoco se permite á ningun cardenal salir fuera, y saliendo no puede volver, ni tiene voto en la eleccion, salvo si fué obligado por una manifiesta enfermedad, que entonces restablecido puede volver y se le admite, asi como tambien se admite á los ausentes que llegan despues de los diez dias, con tal que en uno y otro caso res adhuc sit integra, es decir, antes de la eleccion.

El uso ha concedido á los gobiernos de Austria, Francia y España, y segun algunos al de Portugal, el derecho de interponer el veto, es decir, de excluir á uno de los cardenales de la eleccion pasiva: encargo que se comete á uno de los cardenales sufragantes, el cual debe interponerlo contra el designado por la corte respectiva, antes de consumarse la eleccion por la reunion de los dos tercios de votos; pues llegado este caso, no tiene ya lugar el uso de aquel derecho (1).

<sup>(1)</sup> Oigase al moderno historiador Henrion, con relacion á lo que en la eleccion se llama la inclusiva y exclusiva, y al veto de los gobiernos. « Cuando se reunen en el conclave se principia por contar el número de vocales: despues se trata de examinar en quiénes podrá estar la inclusiva, y como podrá formarse la exclusiva. La inclusiva comprende el número de cardenales entre los cuales se intenta elegir el Papa. La exclusiva comprende un considerable número de vocales, á fin de que la inclusiva no pueda proceder pos sí sola y decidir la eleccion. Suponiendo que el conclave se componga de 60 cardenales, siendo 40 las dos terceras partes de 60, si á estos 40 se agrega un vocal mas, se ha formado la inclusiva, y en el caso en que no se tema defeccion, la eleccion ya está segura. La exclusiva, por el (contrario, debe propender á compo-

La eleccion se hace por escrutinio, aunque tambien podria acerse por compromiso y cuasi inspiracion, como las otras elecciones canónicas. Reunidos los sufragantes, y puestos en la urna los nombres de todos los presentes, el cardenal diácono menos antiguo extrae seis de ellos, tres de los cuales recogen los votos de los presentes, y los otros tres los de los ausentes, que se hallan enfermos dentro del conclave. Deposítanse los votos en un caliz colocado sobre el altar, y terminada la votacion, los escrutadores los publican sucesivamente, teniéndose por electo definitiva é irrevocablemente, el que reune en su favor dos tercios de los sufragios; pero si ninguno de los cardenales ha obtenido los dos tercios, la eleccion se repite, dos ve-

nerse por lo menos de la tercera parte que resta, y de un vocal mas porque 21 vocales impiden á los 39 la eleccion. Los cardenales italianos son los que siempre forman el fondo de la inclusiva, y segun su opinion, que parece fundada en razon, entre ello debe recaer la eleccion del nuevo pontífice. Por lo que respecta á las potencias extrangeras, solo les resta organizar la exclusiva, llamando á ella á sus cardenales nacionales, y á los cardenales sometidos á su influencia, y del todo independientes en la expresion de sus sentimientos. - Independientemente de estos cálculos, la Francia, la España y el Austria tienen una pretension de exclusion, distinta de aquella : es decir, que cuando parece que los vocales están inclinados á un candidato, que no es de la aceptacion de alguna de dichas córtes, cada una de ellas puede excluir un candidato, pero nunca mas de uno solo. Le exclusion una vez empleada por una de las expresadas potencias, tal potencia está obligada á aceptar la eleccion que despues se haga, á no ser que otra córte dé otra exclusion; pero entonces esta exclusion versa sobre un sugeto que las otras dos córtes no rechazan. Es raro que los motivos de repugnancia sean unos mismos respecto de las tres córtes, y aunque se las ve unidas, frecuentemente se hacen ellas la guerra en paz. Esta pretension de exclusion, es contestada por la Santa Sede; pero no por eso usó menos de este pretendido derecho el cardenal Albani, embajador interior del Austria, en el conclave de 1823, en favor del cardenal Castiglioni, excluyendo al cardenal Severoli, etc. Hennion, Histoire genérale de l'Eglise, lib. 102, tom. 13, pag. 251.

ces por dia, teniendo lugar cada vez terminado el escrutinio, el acceso: es decir, que no resultando del escrutinio la expresada mayoría, los cardenales pueden á continuacion sufragar en favor del que obtuvo mayor número de votos, hasta completar los dos tercios necesarios para la eleccion canónica (1).

(1) Hé aquí algunos pormenores relativos al ceremonial de la inauguracion. Luego que el candidato ha reunido los dos tercios de votos en el escrutinio, ó por via de acceso, el cardenal obispo mas antiguo, en nombre de toda la corporacion, le declara legitimamente electo, y requerida su aceptacion, le hace ocupar el solio preparado, y dándole el anillo del pescador, le progunta qué nombre quiere tomar. En seguida el cardenal mas antiguo del órden de los diáconos abriendo una pequeña ventana, desde donde puede ver y ser visto del pueblo, que espera con ansiedad. le muestra una cruz, profiriendo en alta voz estas palabras: Annuntio vobis gaudium magnum; Papam habemus; reverendissimus dominus cardinalis N. electus est in summum Pontificem et elegit sibi nomen N. Hecho esto los cardenales diáconos despojan al Papa de sus vestidos ordinarios que pertenecen á los maestros de ceremonias, y le visten los hábitos pontificales, que son por entonces, una túnica hlanca de lana, sandalias encarnadas con la cruz de oro encima, el birrete rojo y roquete blanco, luego el amito y una alba larga con su cingulo : se le pone tambien la estola adornada de perlas pendiente del cuello si es obispo ó presbítero, y cruzada si es diácono; pero si es subdiácono no se le pone estola. Vuelve à ocupar su asiento, y despues de firmar multidud de peticiones, se le viste la capa pluvial roja y la mitra mas preciosa, y se le sienta sobre el altar, á donde van los cardenales, segun el órden de sus rangos, á tributarle reverencia y á besarle los pies, manos v boca. Durante esta ceremonia se abren las puertas v ventanas todas del conclave, rompiendo las cerraduras y murallas con que estaban condenadas, y entrando los soldados en desórden, no falta quien diga, que se apoderan de todo lo que pueden encontrar perteneciente al cardenal elegido Papa, mientras el pueblo saquea tambien su casa. Del conclave es llevado el nuevo Papa á la iglesia de S. Pedro acompañado de los canónigos y chantres de ella, que van cantando el Ecce sacerdes magnes, etc., y en llegando à la Iglesia entonan el solemne Te Deum:

El nuevo Papa ocupa en esta iglesia la cátedra pontifical, á donde en presencia de inmenso concurso, los cardenales, ohispos, prelados y otros personages le tributan los respetos y homenages Para evitar los males consiguientes á una larga demora, está mandado que si la eleccion no se verifica á los tres dias, en los cinco siguientes solo se sirva á los cardenales una pitanza, y pasado este término, solo pan y agua; si bien Clemente VI moderó este último rigor, permitiéndoles una pitanza mientras dura el conclave.

ordinarios. Concluida la ceremonia da la absolucion general y la bendicion à todos los asistentes, y en seguida se le conduce al palacio del Vaticano. Así perfeccionada la eleccion, se procede à la ordenacion y consagracion, si el Papa no tiene el carácter episcopal; pero si ya le tiene, se pasa inmediatamente à la coronacion: ceremonia independiente de la eleccion, que se refiere à la calidad de soberano temporal, mas bien que à la de Vicario de Jesucristo.

Terminada la misa, el Papa, revestido de todos sus hábitos pontificales, se traslada á la parte exterior de la Basílica de S. Pedro. donde ocupando un magnifico solio preparado de antemano, el cardenal diácono que asiste á su siniestra, le quita la mitra, y el de igual órden de la derecha le pone la Gara ó triple corona. Durante la coronacion el maestro de ceremonias pone fuego á unas estopas, y vuelto al papa le dirige en alta voz estas palabras : Sancte Pater, sic transit gloria mundi, omnis caro fænum, et omnis gloria ejus sicut flos agri. Concluida la ceremonia, se ordena una solemne procesion con direccion à la Basilica de Letran, en la que van à caballo acompañando al Papa, los cardenales, prelados, y todos los proceres y gentiles hombres de Roma: uno de los mas distinguidos de estos, marcha al costado del Papa, llevando las riendas del caballo blanco en que va montado, y otro de igual categoria marcha al costado izquierdo. Al llegar á la iglesia de Letran le salen á recibir los canónigos de ella, con el ceremonial debido á la augusta dignidad pontificia, y cargándole sobre las espaldas le introducen en la iglesia, y le sientan en una silla de mármol tan baja que parece estar sentado en tierra, de donde le levantan los cardenales, cantando aquel versiculo: Suscitat de pulvere egenum, et de stercore erigit pauperem, ut sedeat cum principibus et solium glorias teneat. Entonces el Papa arroja al pueblo monedas que no sean de oro ni plata, diciendo; Argentum et aurum non est mihi, quod autem habeo hoc tibi do ; y se retira por un camino secreto para evitar que la multitud le sofoque.

# CAPITULO IV.

LEGADOS, NUNCIOS, VICARIOS, COMISARIOS, Y PREFECTOS

APOSTOLICOS.

- Art. 1. Legados en general: Sus varias especies. 2. Legados & Latere: sus facultades: requisitos para ejercerlas segun la práctica de España. 3. Nuncios: sus atribuciones, y ejercicio de estas con arreglo al derecho Español: Internuncios. 4. Legados natos. 5. Vicarios apostólicos: sus varias clases y facultades respectivas. 6. Comisarios y Prefectos apostólicos.
- 1. Anexo es al primado del Romano Pontifice en la Iglesia universal, el derecho de enviar Legados, para tratar por su medio, los asuntos de importancia, concernientes al buen gobierno de ella, ó que de cualquier modo tengan atingencia á los intereses de la religion.

Varias fueron en otro tiempo las clases de Legados: unos eran enviados directamente á los emperadores ó príncipes soberanos, para tratar cerca de estos, asuntos de alta importancia, relativos á la conservacion de la paz y unidad de la Iglesia, y se llamaron apocrisarios y tambien responsales; porque trasmitian á los principes las respuestas del papa, y á este las de aquellos: otros regularmente obispos, regian ciertas provincias con el nombre de Vicarios Pontificios, ya ejerciendo el cargo temporalmente, ya durante la vida, ya en fin trasmitiéndolo á sus sucesores, en cuyo caso se consideraba anexo a la dignidad: otros recibian un solo cargo específico y determinado, v. g. el de presidir en nombre del papa el concilio general ó provincial: otros eran nombrados para la visita de una dió-

cesis, extirpacion de abusos, y correccion de los delincuentes; v en este carácter fué nombrado, en el siglo once. Pedro Damian para la diócesis de Milan: otros para instruir y gobernar las naciones recien convertidas á la fé, cargo que, á fines del sexto siglo, desempeñó en Inglaterra, el famoso Agustin, apóstol de aquella nacion, y en el siglo octavo el no menos famoso Bonifacio, apóstol de la Germania. En suma, se puede decir, que eran tantas las especies de Legados, cuantas las causas de necesidad ó de evidente utilidad de la Iglesia que, de ordinario, inducian al Sumo Pontífice, á acordar esas misiones. Posteriormente los Legados quedaron reducidos á tres clases: Legados à latere, Legados misos, que hoy se llaman Nuncios, y Legados natos: que es la triple distincion introducida por el derecho de las decretales (1).

2.—Legados à latere, son los cardenales que el Sumo Pontifice envia cerca de los principes soberanos, las mas veces para tratar asuntos de importancia en bien de la Iglesia; y tambien los que nombra y envia, revestidos de ámplias facultades, á desempeñar el gobierno de una provincia de los Estados pontificios. Se llaman Legados à latere, porque los cardenales constituyendo un cuerpo místico con el papa, asisten ad latus de este; y por consiguiente cuando se les comete la legacion, son en ese sentido extraidos à latere.

Amplisimas eran en otro tiempo y especialmente desde el siglo undécimo, las facultades que ejercian

<sup>(1)</sup> La ley 23, tit. 9, part. 1, distingue las mismas tres especies de Legados.... «E los primeros de ellos son los que envia el papa de aquellos que viven con él asi como los cardenales, que son parte de su cuerpo.... La segunda manera de Legados, es cuando el papa envia á otros que no son cardenales á alguna provincia, ó á otro lugar señalado..... La tercera manera de Legados es de aquellos que lo son en razon de sus iglesias por privilegio que han del papa.... »

los Legados à latere en la provincia ó territorio de la legacion. Se presentaban adornados de las insignias de la silla apostólica (1); y entrando en el territorio que les era asignado, no solo cesaban los otros Legados en el ejercicio de su jurisdiccion (2); pero ni los ordinarios podian, en su presencia, bendecir solemnemente al pueblo, ni siendo arzobispos, llevar delante de sí la cruz levantada (3). Absolvian de las censuras reservadas á la silla apostólica, aun á los que no pertenecian al distrito de la legacion (4). Concedian de ordinario. indulgencias de cien dias, y de un año, en la dedicacion de Iglesias (5). Eiercian ámplia jurisdiccion en las personas y causas de los exentos de la jurisdiccion ordinaria, á excepcion de las causas reservadas singulari jure, al Romano Pontifice (6). Visitaban las Iglesias de su territorio, y recibian las procuraciones en el acto de la visita (7): corregian los excesos y abusos, y castigaban á los contumaces con censuras y penas eclesiásticas: publicaban estatutos para toda la provincia. que duraban perpétuamente, despues de su separacion (8). Concurrian con los obispos en el ejercicio de la jurisdiccion ordinaria, y conocian, á prevencion, en todas las causas pertenecientes al foro episcopal : así, dispensaban los impedimentos matrimoniales, en los mismos casos que podian dispensar los obispos : asistian á los matrimonios en lugar de los párrocos, y cometian á otro la asistencia, á la manera que pueden hacerlo los obispos; y conocian en las causas matrimoniales (9). Conferian los beneficios eclesiásticos, que vacaban en su territorio, aunque fuesen de patro-

<sup>(1)</sup> Cap. 23, de Privilegiis. — (2) Cap. 8, de Officio Leg.

<sup>(3)</sup> Dicto cap. 23, de Privilegiis. — (4) Cap. 9, de Officio Leg. — (5) Cap. 14, de Pænit. et remiss. — (6) Cap. 4 de Officio, Leg. cap. 36, de Blect. in 6, cap. 1 de Verb. signif. in 6,—(7) Cap. 11, de Prescript. cap. 17 et 23, de Centib.

<sup>(8)</sup> Cap. Ult. de Officio Leg. — (9) Cap. 4, de Conjugio servor.

nato eclesiástico, con el mismo derecho que el Sumo Pontifice: v ejercian en materia beneficial, otras muchas facultades (1). Los abusos á que dió márgen el ejercício de tan extensas y casi ilimitadas facultades, y las frecuentes contiendas y disturbios suscitados con este motivo, hicieron sentir la necesidad de estrecharlas dentro de ciertos límites: arreglo que se introdujo gradualmente, determinando las causas y negocios, de que se prohibia conocer á los Legados à latere (2); hasta que, por último, el concilio de Trento (3) no solo declaró en general, que á los obispos competia exclusivamente el conocimiento, en primera instancia, en todas las causas pertenecientes al foro eclesiástico; prohibiendo, por consiguiente, á los Legados à latere, Nuncios, etc., investidos de las facultades que se quiera, injerirse ó impedir la judisdiccion de los obispos en esas causas; pero tambien les prohibió proceder judicialmente contra los clérigos, ú otras personas eclesiásticas, sino despues de haber requerido al obispo, y constando de la negligencia de este.

Asi restringidas las facultades de los Legados à latere, rarisimas han sido las legaciones en los últimos siglos. Puede leerse en Tomasini (4), la historia de los Legados; y la ingerencia que las diferentes naciones han creido deberse atribuir, con respecto al ejercicio de las legaciones. In Gallia dice Lequeux (5), solet gubernium legatos non admittere, nisi visæ fuerint et expensæ eorum litteræ regioque placito munitæ, idque fit ordinarie cum multis restrictionibus.

<sup>(1)</sup> Cap. 1 et 3, de Officio, Leg. in 6; cap. 28, de Jure patronatus; cap. 31, de Pravend. in 6.

<sup>(2)</sup> Pueden verse especificadas esas prohibiciones en los canonistas, ad tit. de Officio, Leg.

<sup>(3)</sup> Sess. 24 de Refor. cap. 20.

<sup>(4)</sup> Tomasini, de Antiqua et nova Ecclesia disciplina, part. 1, lib. 2, cap. 117.

<sup>(5)</sup> Tract. 1, de Personis, sect. 1, cap. 6, n. 223.

Con respecto á la España, hé aquí como se expresa Murillo (1): In nostra Hispania, Legatius etiam cardinalis litteras apostolicas suæ commissionis Regio senatui præsentat, et ibidem examinantur (Covar. Pract, qq. 10. c. 35. n. 4; Machad. in summa, lib. 4. p. 7. tr. 2. doc. 3.) In quo ipsis non fit injuria, cum ita jam consuetudine servetur.

3. — Los legados misos, llamados hoy Nuncios Apostólicos, son los que, en los primeros siglos de la Iglesia, se denominaban apocrisarios, voz griega, que significa lo mismo que secretario; y tambien responsales, por la razon arriba expuesta; y eran enviados cerca de los emperadores y reyes, para procurar la paz y promover los intereses de la Iglesia; pero sin cometérseles especial jurisdiccion eclesiástica: debian sí informar al Pontífice, de todos los males y abusos, que demandaban el cuidado y vigilante solicitud de la silla apostólica, para su oportuno remedio. Fué hácia la época del siglo undécimo, cuando, ya por haber quedado reducida á estrechos límites. la jurisdiccion de los Legados natos, va por los abusos que en el ejercicio de ella cometian, apesar de los reclamos delos obispos. comenzó á investirse á los apocrisarios, de mas ó menos amplias facultades en las Iglesias; y por consiguiente á disminuirse, cada vez mas, la jurisdiccion de dichos legados natos. Por lo demas, los apocrisarios ó legados misos no ejercian mas jurisdiccion, que la que especialmente se les cometia en su mandato ó letras apostólicas; regla que hoy tambien se observa, pues no hallándose nada definido, en el derecho, sobre los casos á que en particular deba ella extenderse, todo pende v se regula por las letras ó mandato delegatorio; como muy bien observa el cardenal de Luca, en sus anotaciones al Concilio de Trento.

<sup>(1)</sup> In lib. 1, Deoret. tit. 30, n, 320.

Con respecto á la Iglesia española pueden leerse menudamente descritas, en el breve de Clemente XIII. de 18 de diciembre de 1766, inserto literalmente en la lev 4. tít. 4., lib. 2. Nov., Rec., las facultades que, de ordinario, se cometen por la silla apostólica, á los nuncios nombrados cerca de aquella nacion; como igualmente las ordenanzas para el arregio y reforma del tribunal de la nunciatura, expedidas en 8 de octubre de 1640, por el señor nuncio Facheneti, con anuencia v aprobacion del gobierno español, que se registran literales en la lev 2 del citado título. En las seis restantes leyes de dicho título, se notará, las restricciones con que se permite al nuncio apostólico, el ejercicio de su jurisdiccion, en aquel reino. Notable es tambien la lev 1 del titulo 5 siguiente, en que se registra el breve apostólico de 16 de marzo de 1771, para la fundacion y organizacion de un nuevo tribunal anexo á la nunciatura, con el título de la Rota de la Nunciatura: y las otras leves del mismo título, relativas al nombramiento de jueces, y atribuciones del mencionado tribunal (1).

Notaremos tambien, que los nuncios apostólicos residentes en España, jamas ejercian ninguna jurisdiccion en nuestras Iglesias de América. Hé aqui como se expresa el Solorzano, en su *Política Indiana* (2), hablando de la obligacion de recoger y retener los Breves, que circulan en América, sin la previa revisacion y exámen del Supremo Consejo de Indias: « Y principalmente para recoger y retener los breves que para

<sup>(1)</sup> Hablando de la Francia el canonista Lequeux tract. 1, de Personis, sect. 1, cap. 6, n. 224, dice: « Nullum apud nos Nuntii jurisdictionis actum exercent. Ad hoc præcipue inserviunt, ut apud principes negotia Pontificis tractent; ut pro fidei integritate et canonum observantia excubent; ut de omnibus quæ sunt alicujus momenti S. Pontificem informent....»

<sup>(2)</sup> Lib. 4, cap. 25, n. 31.

» aquellas provincias se hubieren despachado por el
» nuncio apostólico, que reside en la corte de España;
» porque hasta ahora no se ha permitido, que su juris» diccion se extienda ni ejerza en el·las, como lo dice una
» cédula, dada en Valladolid á 3 de mayo del año de
» 1605, y otra dada en Madrid, á 10 de diciembre
» de 1607. »

Por lo demas los nuncios apostólicos, asi como los legados á latere, son ministros pontíficios de primera clase, que representan la persona del gefe supremo de la Iglesia, y en muestra de la veneracion debida á esta, les ceden la precedencia, en las cortes católicas, los embajadores y ministros de primer rango de las demas naciones.

Los internuncios son ministros de segunda clase, nombrados para residir en pequeños Estados; ó para ejercer provisionalmente las funciones de nuncios, con las mismas facultades y jurisdiccion que estos.

El nombramiento de nuncio se hace casi siempre en un arzobispo ú obispo in partibus; y lo mismo se practica, las mas veces, respecto de los internuncios.

4. — Legados natos, son aquellos en quienes la legación es anexa á la dignidad que obtienen; y se dicen natos, porque al propio tiempo que alcanzan la dignidad, quedan hechos, y en cierto modo nacen legados. La legación de que se trata, era anexa á los obispados ó arzobispados de ciertas grandes ciudades; extendiéndose la jurisdicción del legado á toda la nación ó provincia. Gozaban, entre otros, los derechos de tales, los arzobispos de Cantorberi y de York en Inglaterra; los de Reims, Leon y Bourges en Francia; el de Toledo en España, y el de Braga en Portugal; el de Saltzburgo en Alemania, y el de Pisa en Italia.

La jurisdiccion de los legados natos se extendia dentro de límites mucho mas estrechos que la de los legados à latere: de ordinario solo podian ejercer, en la extension de la provincia ó territorio de la legacion, la que competia á los metropolitanos respecto de los sufragáneos, sino es que obedeciesen al legado varios metropolitanos, que entonces se consideraba á estos, como sufragáneos respecto de aquel; y debian por consiguiente concurrir al concilio convocado por el legado, recibir órdenes de él, y consultarle en todo negocio de gravedad relativo á su provincia; así como los legados debian someter á la decision del Sumo Pontífice las causas dificiles, y todo negocio de mayor gravedad, concerniente al ejercicio de su comision.

Como con el trascurso del tiempo observasen los romanos pontífices, que los legados natos se arrogaban cierta especie de independencia, en el ejercicio de su jurisdiccion, resolvieron poner coto á esta, y gradualmente se la fueron restringiendo; de manera que hoy, no sabemos que los legados natos gocen de atribucion ninguna, si se exceptua el nombre ó título de tales.

5. — Ilustres monumentos existen en la historia eclesiástica de los antiguos vicarios apostólicos, que los pontífices solian crear y revestir de extensas facultades, especialmente en provincias ó regiones remotas de la silla romana. El arzobispo de Tesalónica, fué creado por el pontifice S. Damaso, vicario de la silla avostólica. El papa S. Simplicio, en 482, nombró vicario apostólico, en España, al obispo de Sevilla: nombramiento que ratificó despues S. Hormisda, haciendo extensivo el vicariato á toda la Bética y Lusitania; y para lo restante de la España hizo el mismo nombramiento en el obispo de Tarragona. El vicariato apostólico se concedió tambien, en Francia, á S. Remijio obispo de Reims, y al obispo de Arles. Estos vicarios eran investidos por el romano Pontífice de mas ó menos extensas facultades, que ejercian en el territorio. que aquel tenia á bien designarles; y la institucion de

ellos, dió origen á los legados natos, de que se ha hablado. Difusamente se ocupa Tomasini de esta clase de vicarios en su recomandable obra De veteri et nova Ecclesiæ disciplina (1).

En la actual disciplina de la Iglesia, se conocen varias clases de vicarios apostólicos: 1a los que son enviados á las naciones infieles en calidad de gefes ó prefectos de las misiones. Estos son consagrados de ordinario, obispos in partibus, y se les comete amplísimas facultades que ejercen en el distrito del vicariato; 2a los que residen en paises dominados por la heregía, donde actualmente no existen sillas episcopales católicas: los que tambien reciben la consagracion episcopal, y ejercen en el distrito del vicariato, los actos tanto de órden como de jurisdiccion anexos á la dignidad episcopal: cuales son, v. g. los vicarios apostólicos de Inglaterra (2), v Escocia; 3a los que son nombrados por la silla apostólica para el gobierno de una diócesis en sede plena; pero cuyo obispo es enfermo. decrépito, inepto, de relajada y escandalosa conducta, ó está suspenso, ó procesado. Estos vicarios se equiparán y ejercen las funciones de un obispo coadjutor;

(1) Part. 1, lib. 1, cap. 18, n. 7 y siguientes...

- (2) El Mercurio de Valparaiso de 2 de Febrero del corriente año de 1848, trae la noticia siguiente, tomada de los diarios Europeos :
- « La Iglesia católica en Inglaterra, acaba de recibir del Papa una » nueva organizacion gerárquica. Por un decreto de la sagrada
- » congregacion de la Propaganda, aprobado por el Santo Padre,
- » los Vicarios apostólicos serán en lo sucesivo obispos titulares de
- » sus respectivos distritos, que llevaran asimismo el nombre de-
- » diócesis. Para evitar cualquiera confusion en los títulos de los
- » obispos anglicanos, y para que no infrinjan ciertas disposicio-
- » nes del bill de emancipacion de 1826, los nuevos obispos católi-» cos adoptarán por título el nombre de la ciudad de su residencia
- » actual, como Birmingham, Bath, Liverpool. etc. En Londres se
- » erige una silla arzobispal, con el título de arzobispado de West-
- » minster, de la cual será primer propietario el venerable M. Walsh,
- actual obispo de Birmingham.

. hungarta

pero en todo caso, es lo mas acertado, atenerse estrictamente, al tenor del mandato ó letras apostólicas, que suelen contener facultades mas ó menos ámplias; 4ª los nombrados por la Santa Sede para gobernar una diócesis en sede vacante; lo que suele tener lugar, si el obispo es removido ó depuesto; si se temen graves disturbios en la eleccion de vicario capitular; ó si ha recaido esta eleccion en persona indigna; ó si se duda de la legitimidad de la eleccion; ó si la vacante se prolonga excesivamente; ó si en fin, asi lo exigen gravísimas consideraciones, relativas al bien de la Iglesia.

Pueden leerse en Ferraris (verbo Vicarius apostolicus) numerosas declaraciones de las sagradas congregaciones, concernientes á los deberes y facultades de los vicarios apostólicos, encargados del gobierno de una diócesis en sede plena ó vacante (1).

6. — Diferentes de los Legados y vicarios, son los comisarios ó jueces apostólicos. Tienen esta última denominacion aquellos á quienes se comete por especial mandato de la silla apostólica; el conocimiento y decision, en ciertas causas de personas particulares: v acerca de sus facultades y demas pormenores que les conciernen, debe leerse el título de las decretales, de Officio judicis delegati; y á los canonistas sobre ese título. A veces empero, solo se comete á alguno, v. g. al provisor ú oficial, ó bien á otra persona constituida en dignidad eclesiástica, la ejecucion de un rescripto de gracia ó de justicia. Respecto de estos, solo advertiremos, que se ha de distinguir, con cuidado, el mero ejecutor del mixto: al primero ningun conocimiento incumbe en el fondo de la causa, debiendo limitarse á la mera ejecucion: al segundo corresponde cierto conocimiento en ella, pues que debe entrar en la inda-

<sup>(1)</sup> Recomendable (es, por muchos respectos, el tratado de Basi de Vicario apostólico.

gacion judicial, de la verdad de las causas aducidas para impetrar el rescripto. El ejecutor deducirá del tenor mismo del rescripto, cual de esas dos clasificaciones le corresponde; pues que si en él, se leen aquellas cláusulas, ut constito, etc., ut si noverit, etc., ú otras equivalentes, es visto, que se debe creer no mero sino mixto ejecutor: y por consiguiente debe entrar, antes de la ejecucion en el conocimiento de la causa, y decidir judicialmente, si nada obsta á la ejecucion del rescripto; ó si al contrario no puede proceder á dicha ejecucion.

Mencionaremos por último, los prefectos apostólicos que presiden á la administracion eclesiástica y suplen las veces de los obispos, en paises donde ninguna silla episcopal existe; y se diferencian de los vicarios apostólicos, en que estos tienen, de ordinario, el carácter episcopal, mientras aquellos son simples presbíteros.

# CAPITULO V.

#### PATRIABCAS, PRIMADOS Y METROPOLITANOS.

- Art. 1. Observaciones generales. 2. Patriarcas: su origen y jurisdiccion. 3. Primados: su origen y prerogativas. 4. Metropolitanos: sus atribucioues en general: jurisdiccion que les compete en los obispos sufragáneos. 5. La que pueden ejercer en los súbditos de los sufragáneos. 6. Jurisdiccion metropolitica en la Iglesia americana. 7. Insignias honoríficas de los Metropolitanos.
- 1. Si se atiende á las prescripciones del derecho divino, todos los obispos son iguales, tanto en razon del órden, como en la jurisdiccion, con la sola excepcion del Romano Pontífice, quien por institucion divina obtiene, en toda la Iglesia, el primado de honor y de

iurisdiccion. Mas como la Iglesia cristiana, es una verdadera sociedad, como cualquiera otra, convenia, que propagada y extendida ya considerablemente, se le fuese dando la mas adecuada organizacion; y por tanto que se crease en ella, diferentes órdenes de magistrados, que dependiendo unos de otros, y todos del supremo gefe, conspirasen de consuno al mismo fin, cada cual dentro de la esfera de sus atribuciones. Asi se instituyó la ordenada gerarquía de jurisdiccion, en la cual, á imitacion de la gerarquía de órden, se crió diferentes grados, en los que brillan á un mismo tiempo. la armonía v maiestad de la sociedad eclesiástica, v su mas sábio y mejor combinado gobierno. Por consiguiente, entre el Sumo Pontífice y los obispos instituidos por derecho divino, emanaron del derecho eclesiástico, los grados intermedios, á saber: los arzobispos constituidos sobre los obispos, los primados sobre los arzobispos, los patriarcas sobre los primados; brillando á la cabeza de todos, el supremo gefe de la Iglesia universal.

Esta disciplina, empero, no podia establecerse, á menos que el Sumo Pontífice cometiese una parte de su jurisdiccion en los obispos, á los grados superiores constituidos sobre ellos: y por tanto es menester decir, que la mayor autoridad de los arzobispos, primados y patriarcas, se debió, en su origen, á cierta especie de delegación del Sumo Pontífice; delegación que, perpetuada en aquellos, pasó á considerarse como un derecho ordinario.

De esta observacion general, se deduce la razon, porque en los tiempos recientes, se ha disminuido y limitado, cada vez mas, por derecho eclesiástico, y aun por la sola voluntad de los pontífices, la potestad de los arzobispos, primados y patriarcas, guardándose las debidas consideraciones á la de los obispos. Dedúcese tambien, que la institucion de esas superiores digni-

dades corresponde exclusivamente al romano Pontifice, de quien emana toda la autoridad y jurisdiccion que ejercen.

Con estos preliminares, vamos á ocuparnos, en particular, de lo respectivo á cada uno de esos grados intermedios, principiando por los patriarcas.

2. — La voz patriarca, segun la interpretacion de Isidoro (1), significa lo mismo, que princeps patrum (2). Si bien ya en el concilio general de Nicea, se reconoció la dignidad y los derechos patriarcales; no fué usada esa voz, para designar la dignidad de que se trata, sino en el general de Calcedonia.

La dignidad patriarcal trae su origen de la veneracion debida al príncipe de los apóstoles, creado por Jesucristo, gefe supremo de la Iglesia. Llamóse pues sillas patriarcales las que inmediatamente erigió v gobernó por sí mismo S. Pedro; las que por tanto fueron dignas del mayor honor, y se las adjudicó sobre las demas, derechos y prerogativas especiales. Contóse, por consiguiente, en ese número, desde los primeros siglos, á mas de la Romana, la silla de Antioquía, que inmediatamente fundó, y gobernó residiendo en ella antes de trasladarse á Roma el principe de los apóstoles, y la de Alejandria que asímismo fundó y gobernó por medio de su discípulo san Marcos. El concilio primero general, celebrado en Nicea, alude especialmente á la preeminencia y jurisdiccion ya reconocidas de antemano, en esas tres sillas (3); únicas

<sup>(1)</sup> Can. 1, dist. 21.

<sup>(2)</sup> La ley 9, tit 5, part. 1, dice: « Patriarca tanto quier decir como Cabdillo de los padres... Ca Pater, en latin, tanto es como Padre, é archas en griego tanto quiere decir como principe que es Cabdillo en nuestro lenguage... »

<sup>(3)</sup> En el canon 6, se decidió: « Antiqui mores serventur, qui » sunt in Egipto, Lybia et Pentapoli, ut Alexandrinus episcopus horum omnium habeat potestatem, quandoquidem et episcopo Romane
» hoc est consustum. Similiter et in Antiochia, et in aliis provin-

á quienes competia con toda propiedad el derecho y dignidad patriarcal. Posteriormente otorgóse, por especial privilegio, la dignidad patriarcal, al obispo de Constantinopla, primero en el concilio Constantinopolitano, y despues en el de Calcedonia, en atencion á la singular prerogativa de aquella ciudad, que, trasladada á ella la silla imperial, obtuvo la denominacion de nueva Roma. Finalmente, Teodosio el jóven con aprobacion del romano Pontífice, extendió el honor del patriarcado á la silla de Jerusalen; tanto por haber sido fundada y regida inmediatamente por el apóstol Santiago el menor; como por la notable circunstancia de haberse iniciado y consumado, en aquella ciudad, los principales misterios de nuestra religion (1).

Asi quedaron instituidos los cuatro grandes patriarcados de Oriente; entre los cuales obtuvo al fin la primacia, el de Constantinopla, por la superior dignidad imperial de esta ciudad. El órden de los patriarcados se fijó por Inocencio III, en el concilio IV de Letran, de la manera siguiente (2): el Constantinopolitano, el Alejandrino, el Antioqueno, y el Jerosolimitano (3); quedando todas las Iglesias de Occidente comprendidas en el patriarcado del romano Pontífice, segun se demostró en el capítulo segundo de este libro. Los cuatro patriarcas de Oriente, independientes unos de

<sup>»</sup> ciis, sua privilegia et sua dignitates et auctoritates ecclesiis ser-

<sup>(1)</sup> La creacion del patriarcado de Jerusalen ocasionó entre este patriarca y el Antioqueno graves disputas, que terminó el concilio general de Calcedonia, mandando que las tres Palestinas obedeciesen al Jerosolimitano, y ambas Fenicias y la Arabia al Antioqueno.

<sup>(2)</sup> Cap. 23, de Privilegiis.

<sup>(3)</sup> Con el mismo órden las numera la ley 12, tit. 5, part. 1, al principio: « Antiguamente, dice, cuatro fueron las Iglesias en que tuvo patriarcas: la primera fué Constantinopla: la segunda Alejandría: la tercera Antioquia: la cuarta Hierusalem... »

otros, solo reconocian la superioridad del romano Pontífice; no en el carácter de patriarca de Occidente, sino en el de gefe supremo de la Iglesia.

Notables fueron en otro tiempo, por el derecho antiguo y el de las decretales, la jurisdiccion y prerogativas honorificas de los patriarcas: consagraban à los metropolitanos, y les concedian el palio, despues de haberlo recibido ellos del romano pontifice: conocian en sus causas, y los deponian, y recibian las apelaciones de sus sentencias: convocaban y presidian el concilio de los metropolitanos y obispos del patriarcado; y dictaban leyes que obligaban en toda la extension territorial del mismo; y se reservaban, en fin, la absolucion de los mas graves delitos. Y en cuanto à las prerogativas de honor, sobresalian, las de presidir à los cardenales, y llevar la cruz levantada en todo el distrito patriarcal, sino es que se hallasen en presencia del romano Pontifice, ó de sus legados à latere (1).

Dominado hoy por el Mahometismo el territorio que comprendian los cuatro patriarcados, y ocupadas aquellas insignes sillas por el cisma y la heregia (2);

<sup>(1)</sup> Largamente tratan las leyes 8, 9, 10, 11, 12 y 13, título 5, part. 1, en conformidad con el derecho canónico, de la ámplia jurisdiccion y prerogativas honoríficas de los cuatro patriarcas de Oriente, siendo por tanto muy dignas de leerse con las ilustraciones de Gregorio Lopez.

<sup>(2)</sup> El patriarcado de Constantinopla dividido de la Iglesia latina, por el cisma, conservó cierta forma regular, hasta que ocupada aquella ciudad por los Turcos, solo quedó de él un vano simulaero. La iglesia cismática de Alejandria, dividida en dos bandos; reconoce uno de ellos, al patriarca Cofto y el otro al de Abisinia, ambes hereges y cismáticos. La de Antioquía durante la época de la restauracion católicades de 1096, hasta 1268, tuvo ocho patriarcas católicos; pero vuelta la Siria á la esclavitad de los Sarracenos, conservan una sombra de aquel vasto patriarcado, los Maronitas que habitan el Monte Libano. Sucedió lo propio con la de Jerusarem, que tuvo en la misma época sua patriarcas católicos; pero hoy no existe niagua vestigio de aquella silla.

se crean por el Sumo Pontifice y residen en Roma sin jurisdiccion, con solo el título y honores que les son acordados, los cuatro patriarcas orientales (1); de la propia manera que crean otros obispos titulares, para conservar la memoria de las mas antiguas y exclarecidas Iglesias del cristianismo (2).

Otros patriarcados que se llaman menores para distinguirlos de los mencionados, fueron instituidos, en siglos recientes, por la autoridad pontificia: tales son el de Venecia, creado en el siglo xv, por Nicolao V; el de las Indias en el siglo xvi por Paulo III; y en el xvii, el de Lisboa, por Clemente XII, á instancia del rey Juan V, de Portugal (3).

Estos Patriarcas, segun Devoti (4), obtienen un lugar medio entre los patriarcas mayores y los metropolitanos, y ejercen su autoridad en los metropolitanos y obispos de su nacion respectiva. Nota, sin embargo, Thomasini (5), y parece lo cierto que á excepcion del título honorífico de patriarcas, no gozan de ningun pri-

<sup>(1)</sup> El Mercurio diario de Valparaiso, n. 6681, de 5 de febrero de este año de 1848, copia de los recientes diarios de Europa la siguiente importante noticia: « El sultan ha ordenado á Chekia Effendi,

<sup>»</sup> que manifieste al Papa : que su deseo es, que los cristianos que » residen en el Líbano, sean protegidos de un modo directo, nor

<sup>»</sup> la intervencion de un representante de la Senta Sede. El Papa

movido con esta proposicion, acaba de resta blecer el patriarcado

<sup>»</sup> de Jerusalem, y ha nombrado para esta dignidad á un simple » sacerdote misionero. »

<sup>(2)</sup> Los patriarcas titulares residentes en Roma, á mas de otras distinciones honoríficas, presiden, en las funciones públicas, á los metropolitanos y obispos, tomando lugar inmediatamente despues de los cardenales.

<sup>(3)</sup> De la institucion y antigüedad del patriarca de Indias trata Agustin Barbosa (lib. 1, juris eclesiastici). Como este titulo honorifico no va acompañado de ninguna especie de jurisdiccion, nada mas diremos sobre él. Véase á Villarroel, Gebierno eclesiastico pactifico, part. 1, cuestion 4, art. 4, n. 36.

<sup>(4)</sup> Institucion, lib. 1, tit. 3, sect. 3. — (5) Lib. 1, cap. 22; de la citada obra.

vilegio, ni aun el de presidir á los metropolitanos.

En los siglos primitivos de la Iglesia existió tambien otra especie de patriarcas inferiores á los mayores, que con el nombre de *Exarcas*, ejerciendo ciertas prerogativas sobre los metropolitanos del territorio comprendido en el exarcado: tales eran el exarca de Efeso, que presidia las diócesis propiamente Asiáticas; el Cesariense, las del Ponto; y el Eraclense, las de Francia, etc. Inciertos son los derechos y prerogativas de que gozaban estos Exarcas (1).

3. — Despues de los patriarcas ocupan el lugar inmediato los Primados, que presiden á los metropolitanos de la nacion ó reino donde existe el Primado. Tratando de la dignidad y jurisdiccion de los antiguos primados, se los ha confundido unas veces con los metropolitanos, y otras con los patriarcas; apoyándose los sostenedores de una y otra opinion en varios monumentos de la historia; y á este respecto solo diremos, que los defensores de la segunda han alegado á su favor las falsas decretales de Clemente, Aniceto, y Lucio, que se leen en el decreto de Graciano (2). Parece, empero, cierto, que los Primados han constituido siempre, en la gerarquía eclesiástica, un grado diferente de los patriarcas y metropolitanos (3).

Es probable, dice Lequeux (4), que los primados no han ejercido otro derecho, sino el de recibir las apelaciones de las sentencias pronunciadas por los metropolitanos de su distrito. Cualquiera, empero, que hayan sido los derechos, en otro tiempo, ejercidos por los

(2) Can. 1 et 2, dist. 80, et can. 1 et 2, dist. 99.

<sup>(1)</sup> Véase á Thomasini, loco. cit. cap. 17.

<sup>(3)</sup> La ley 9, tit. 5, part. 1, adoptó la opinion de los que confundian al primado con el patriarca : « E primado tanto quier decir como primero despues del papa, é esa misma dignidad tiene que el patriarca como quiera que los nomes sean departidos... »

<sup>(4)</sup> Tract. 1, de Personis, sect. 7, cap. 7, n. 229.

primados, hoy casi todos ellos solo llevan el título honorifico, sin ninguna especie de jurisdiccion; pues que
aun el derecho de recibir las apelaciones, que se dice
conservan algunos de ellos, es muy dudoso y controvertido (1). Ni aun las prerogativas de asiento superior
á los metropolitanos, se les ha concedido en los siglos
recientes. En el concilio de Trento, apesar de la fuerte
oposicion de los primados, y en especial del famoso
Fr. Bartolomé de los Mártires, que lo era de Braga en
Portugal; se ordenó, se sentasen estos entre los metropolitanos, con arreglo al órden de antigüedad en la
consagracion.

En las mas de las naciones católicas, se disputan el primado algunas de sus mas ilustres Iglesias: por ejemplo; en Francia, las de Bourges, Roan, Burdeos, Viena, Leon, etc.; en España, las de Sevilla, Tarragona, Braga, Toledo; en Nápoles, las de Otranto, Regio, Capua, Salerno: bien que parecen aducir en su favor mas fundados derechos, Leon en Francia v Salerno en Nápoles. Y en cuanto á la de Toledo en España, es menester confesar que no se le puede disputar con fundamento la primacía de que está en posesion, y le ha sido confirmada por constituciones pontificias, y por la ley 1, tit, 12, lib. 6. Nov. Rec. Villaroel añade (2), que ella goza el privilegio de verdadera Iglesia patriarcal, por concesion de Martino V: v asegura que el breve de este indulto se lee, literalmente trascrito, en Garcia de Loaysa, Collectio Concil. Hisp.

Notables son, en fin, entre los Primados, el de Saltz-

<sup>(1)</sup> Devoti inst. lib. 1, tit. 3, sect. 3, dice que solo el Lugdunense conserva hoy el derecho de recibir apelaciones; mientras que Selzano, Lezioni di diritto canonico, lezione 11, part. 2, lib. 2, siguiendo á Pedro de Marca, atribuye ese derecho á varios primados, y lo niega al Lugdunense.

<sup>(2)</sup> Gobierno eclesiástico pacifico, parte 1, cuestion 4, art. 5, n. 41.

burgo en Alemania, el de Strigonia en Hungria, los de Cantorbery y York en Iglaterra, el de Armagh en Irlanda, el de Pisa en Italia, y el de Braga en Portugal.

4. — Arzobispo ó Metropolitano, es el Prelado del órden episcopal, que preside a los obispos de una provincia. La voz arzobispo, tomada del griego, significa lo mismo que principe de los obispos (1). La voz Metropolitano, se toma de Metrópoli, palabra griega tambien, que quiere decir ciudad madre ó capital de una provincia (2).

Aunque la dignidad metropolítica, no haya sido instituida por los apóstoles, no se puede negar que ofreció un solemne tipo de ella el apóstol S. Pablo, cometiendo á Tito el gobierno de todas las Iglesias de Creta. y á Timoteo, el de las fundadas en el Asia, como lo testifican Eusebio y S. Juan Crisóstomo (3); y que á lo

(1) La ley 18, tit. 5, part. 1, dice: « Arzobispo tanto quier decir como caudillo de los obispos, é bien asi como el patriarca 6 el primado han poder sobre los arzobispos, que son en su patriarcado, ó en las tierras que á ellos pertenecen segun dice de suso, en esa manera misma lo han los arzobispos sobre los obispos que son en sus provincias é en esas mismas cosas.»

(2) La Iglesia en la institucion de las provincias eclesiásticas, adoptó en un principio, la misma division y límites de las provincias del imperio romano: de manera que el obispo de la Metrópoli, es decir, ciadad madre. 6 capital de la provincia, ejercia la jurisdiccion arzobispal con el nombre de Metropolitano, en todos los obispos é iglesias de la provincia respectiva. Este órden habria subsistido por mas tiempo, si no se habiera tocado dos graves inconvenientes; 1º que las frecuentes innovaciones en la administracion civil, y la consiguiente designacion de nuevas Metrópolis, ocasionaba las mismas innovaciones en la organizacion eclesiástica; y 2º que muchos, por ambieion, solicitaban del emperador que su ciudad fuese elevada á Metrópoli, para gozar los honores y dignidad metropolítica. Hé aquí la causa por que el papa Gelasió mandó al fina que las provincias eclesiásticas ya constituidas, y los derechos metropolíticos, fuesen inmutables.

(3) Eusebio, hist. eccl. lib. 3, cap. 4; Crisostomo, Hom. 4, in Tit. et Timoth..

ménos, antes del concilio Niceno, existia ya organizada, en su regular forma, de manera que los obispos de la metrópoli ejercian ciertas atribuciones en los otros obispos é Iglesias de las provincias respectivas (1).

Llamóse sufragáneos á los obispos de una provincia sometidos á la jurisdiccion del metropolitano; denominacion que les adjudicó Alejandro III á causa del sufragio que son llamados á emitir en el concilio provincial, presidido por el Metropolitano (2). Nada hav determinado, en el derecho, con respecto al número de sufragáneos, pues que la disposicion que se lee en el decreto de Graciano (can 2. caus. 5. quæst. 3), que fija el número de diez ú once, es tomada de los falsos monumentos de Isidoro Mercador, segun nota Berardi (3): si bien parece cierto, que en ningun caso debieran bajar de tres. Existen no obstante metropolitanos, que ningun sufragáneo tienen; ya porque las sillas sufragáneas fueron trasladadas, ó de otro modo se extinguieron; ya porque algunos obispos obtuvieron por especial privilegio, el nombre, insignias y dignidad de arzobispos, sin la jurisdiccion de tales (4).

Acerca de la jurisdiccion de los arzobispos, menester es distinguir tres especies de ella: 1ª la que les compete inmediatamente en sus propias diócesis; que es la misma que corresponde á todos los obispos en las

<sup>(1)</sup> En la Iglesia Africana, no existió la denominacion de Metropolitanos; ni se conoció Metrópoli fija en la organizacion eclesiástica. El obispo de Cartago era el primado de toda el Africa; y el mas antiguo en la ordenacion presidia en cada provincia à los otros obispos. Por eso es que en los monumentos eclesiásticos del Africa, en lugar de metropolitano, se lee siempre senace: y S. Agustin usa con frecuencia de esta voz, como puede verse en las epistolas 64 y 65, etc.

<sup>(2)</sup> Cap. Sufraganeis, 2 de Elect..

<sup>(3)</sup> Commentaria in jus eccles. univ. dissert. 3, cap. 1.

<sup>(4)</sup> Siete sillas arzobispales existen en el reino de las dos Sicilias sin ningun sufragáneo, segun asegura Salzano.

suyas, y de ella se tratará en el capítulo siguiente; 2a la que les compete, en los sufragáneos no exentos de su provincia; y 3a la que pueden ejercer en los súbditos de sus sufragáneos.

- 1. Con respecto á su jurisdiccion en los sufragáneos. sabido es, que por derecho antiguo, les correspondia la confirmacion y consagracion de estos. Hoy son reservados ambos actos á la silla apostólica; de manera que no solo compete exclusivamente al Sumo Pontífice la confirmación de todos los obispos, sino tambien la consagracion, la cual se hace por él ó por otros obispos, con especial comision suya; por consiguiente, caducó tambien el juramento, que los sufragáneos prestaban en manos del metropolitano consagrante, de desempeñar su cargo con arreglo á los cánones, v de concurrir todos los años al concilio provincial; quedando sustituido con el que hoy prestan, en el acto de la consagracion, de obediencia y fidelidad á la silla apostólica, y de visitar, en los períodos prescritos, limina apostolorum.
- 2. Los Metropolitanos, son por derecho canónico, los superiores inmediatos de los sufragáneos y les incumbe, por razon de su oficio, amonestarlos, corregirlos é imponerles preceptos en lo concerniente al cumplimiento del cargo episcopal; siendo el objeto principal de la institucion de los Metropolitanos, la indispensable vigilancia por la conservacion de la disciplina. El antiguo concilio Antioqueno (año de 341), declaraba lo siguiente: « Per singulas provincias oportet singulos scire metropolitanum sollicitudinem totius provincias suscepisse. » El Tridentino cometió á los Metropolitanos, el cuidado de vigilar especialmente la residencia de los obispos sufragáneos, mandando que las causas de ausencia que estos alegasen, fuesen por aquellos debidamente examinadas y aprobadas in scriptis (1):

<sup>(1)</sup> Sess. 23, cap. 1, de Ref.

bien que por constitucion de Urbano VIII (año de 1635), el exámen y aprobacion de esas causas, es hoy reservado al Sumo Pontifice (1).

3. Los Metropolitanos son jueces ordinarios de los sufragáneos (2), y podian por derecho anterior al Tridentino, conocer en todas sus causas, salvo las mayores. Esta ámplia jurisdiccion les fué empero restringida por decreto de aquel concilio (3), en que se ordenó, que las causas menores criminales de los obispos, solo puedan ser juzgadas en el concilio provincial, ó por jueces designados en el mismo concilio; pero que de las criminales mas graves, como las de heregía, ú otras que merezcan pena de deposicion ó privacion, solo pueda conocer y decidirlas el sumo pontifice.

Considerándose esta disposicion del Tridentino, como una restriccion de la jurisdiccion del metropolitano en los sufragáneos, y limitándose ella expresamente al conocimiento en causas criminales, es visto que el Concilio dejó intacto el derecho de los metropolitanos, para el conocimiento en las causas civiles de aquellos. Es verdad, que Morillo (4), Schalzgrueber (5), y otros, movidos principalmente por la autoridad de Barbosa (6), que cita á su favor, una declaracion de la congregacion de obispos y regulares, de 31 de Mayo de 1588, han negado al metropolitano el derecho de conocer en las predichas causas civiles. Nosotros, sin embargo, aun sin contar con la autoridad de Reinfestuel, y otros canonistas que este cita (7), estamos deci-

<sup>(1)</sup> Benedicto XIV declaró en fin por su constitucion Ad universe, que se lee en su Bulario, tomo II, que á los obispos no les es lícito ausentarse de sus iglesias sin la venia del sumo Pontífice.

<sup>(2)</sup> Cap. Pastoralis, de Officio Judic. Ord. — (3) Sess. 24, cap. 5.

<sup>(4)</sup> In lib. 1 Decret. tit. 31, n. 330. - (5) Jus Ecclesiast. Univ. tom. 1, part. 4, tit. 31, § 3.

<sup>(6)</sup> Jus. Ecclesiast. lib. 1, cap. 7, n. 46. — (7) In lib. 1 Decret. tit. 31, § 2, n. 38.

didamente por la afirmativa, no solo en fuerza de la razon aducida, sino tambien apoyados en la terminante declaracion de la sagrada congregacion del Concilio, que respondiendo á la cuestion 15, de las que le fueron propuestas por Santo Toribio Mogrovejo, arzobispo de Lima (1), decidió, que correspondia al metropolitano dicho conocimiento, quando episcopus, agit contra episcopum, vel subditus episcopi, contra episcopum.

Debiéndose ademas observar, que esta declaracion no solo es posterior á la que cita Barbosa, sino que aparece certificada por el secretario de la congregacion del Concilio de donde emanó; mientras la contraria, aducida por Barbosa, carece de esta circunstancia.

Tocaremos de paso dos cuestiones, que aunque no competen directamente al propósito de este artículo, tienen cierta conexion con él, y no es imposible que puedan suscitarse á la vez : 1ª No pudiendo el obispo ser juez en causa propia, ¿ ante quién habra de demandar, en ese caso, a un clérigo súbdito suvo? 2ª ¿ Ante quién podrá ser demandado el metropolitano en causas civiles? En cuanto á la primera, Reinfestuel citando á otros (2), da por sentado, que la demanda no puede interponerse ante el metropolitano, puesto que este no tiene jurisdiccion en los súbditos del sufraganeo, præter casus in jure expresos; y resuelve que, ó se ha de ocurrir al pontifice, ó á su legado; ó que las partes deben elegir árbitros, que conozcan y decidan la causa. De acuerdo con este sentir, no trepidamos en afirmar, que en América, donde no existen legados ó nuncios, y que por otra parte el recurso á la silla apostólica ofrece tantas dificultades y perjuicios, á causa de la

(2) In lib. 1 Decret., tit. 31, § 2, n. 39.

<sup>(1)</sup> En la obra titulada, Lima limata, etc., edicion de Roma año de 1673, pág. 124 y siguiente se registra la decision de esta y otras cuestiones en número de 39, sometidas por Santo Toribio á la sagrada congregacion del concilio.

enerme distancia que de ella nos separa, se debe adoptar el segundo medio del nombramiento de árbitros.

Con respecto á la segunda cuestion, aunque no la hemos encontrado tratada por ningurio de los canonistas que hemos podido consultar, emitiremos nuestra opinion sometiéndola al juicio de las personas inteligentes. Y para ello observaremos previamente: 1º que segun nota muy bien Berardi (1), desde que se omitió la frecuente celebracion de los concilios provinciales. que conocian en todos los asuntos de gravedad relativos á la provincia, comenzó á ejercerse por solo el metropolitano, la jurisdiccion sobre los sufragáneos; ven las causas concernientes á aquel, ejercia cierta potestad. el mas antiguo de los sufragáneos. Con arreglo á esto, estableció el Tridentino (2), que el obispo mas antiguo, pudiese examinar y aprobar las causas de legitima ausencia de su diócesis que alegase el metropolitano; 2º que, segun se ha dicho otra vez, en América está vigente el Breve de Gregorio XIII, en que separándose de la regla admitida en materia de apelaciones. mandó aquel pontífice que de la sentencia del metropolitano-se apelase al obispo sufragáneo mas inmediato: y aunque hubiera sido mas conforme al principio antes sentado, que la apelacion se interpusiese, para ante el sufraganeo mas antiguo, sin duda tuvo presente el pontífice la inmensa extension de las provincias eclesiásticas americanas, y que podia suceder que el obispo mas antiguo fuese quizá el mas distante de la silla metropolitana. Con estas premisas, decimos, que atendido el espíritu y práctica de la Iglesia, y tomada en consideracion la disciplina vigente en América, á que hemos aludido, y las poderosas razones que para su introduccion se tuvo presente, y no conociendo, por otra parte,

<sup>(1)</sup> Commentaria in jus. ecclesiast. tom. 1, dissert. 3, cap. 2. (2) Sess. 23, de Ref. cap. 1.

disposicion canónica terminante que nos sea contraria, no se debe trepidar en adjudicar al obispo sufragáneo mas inmediato, el derecho de conocer y fallar en las causas civiles del metropolitano. Si bien no reprobamos el nombramiento de árbitros; al contrario reconocemos que este seria un recurso mas obvio, sencillo, y tanto ménos gravoso, y que debiera adoptarse con preferencia, conviniendo en él las partes.

En órden al conocimiento en las causas criminales de los metropolitanos, se puede tambien dudar, si prescribiendo el Tridentino, en el decreto arriba citado, que, minores causæ criminales episcoporum in concilio provinciali cognoscantur et terminentur, pueda tambien este conocer y fallar en dichas causas, tratándose del metropolitano. A esta duda, que fué la 17 de las consultadas, segun se dijo arriba, por el arzobispo de Lima Santo Toribio de Mogrovejo, respondió la sagrada congregacion del Concilio: Non posse sed tantum denuntiare etiam cum aliqua informatione extrajudicialiter sumpta.

4. Volviendo á nuestro principal propósito, puede tambien el metropolitano, con arreglo al decreto del Tridentino (1), obligar á los sufragáneos á concurrir al concilio provincial; pero segun el mismo decreto, no puede llamarlos á la Iglesia metropolitana, con ningun otro objeto, prætextu cujuslibet consuetudinis.

5. Puede el metropolitano enviar por toda la provincia, cuestores ó recaudadores de limosnas para la construccion ó reparacion de la Iglesia metropolitana, sin que los sufragáneos puedan impedir estas demandas, ni ejercer otro derecho, que el de examinar la realidad y términos de la comision (2). Ni el oficio de estos cuestores fué prohibido por el Tridentino, sino el

<sup>(1)</sup> Sess. 24, de Ref. cap. 2.

<sup>(2)</sup> Cap. 1, de Panit, et remission in 6.

de los que con esa denominacion cometian, en aquel tiempo, mil excesos; y publicaban, con frecuencia, indulgencias falsas, á trueque de obtener limosnas (1).

- 5. Hasta diez y ocho casos numeran los canonistas, en que, con arreglo á las prescripciones del derecho canónico, pueden los metropolitanos ejercer jurisdiccion en los súbditos de los sufragáneos. Indicaremos los principales, respecto de los cuales se pueden considerar vigentes en la actualidad los derechos metropolíticos (2).
- 1º Incontestable es el derecho que asiste á los súbditos de los obispos sufragáneos, injustamente gravados por un fallo de sus superiores, para recurrir al tribunal metropolitano, por via de apelacion ó de queja. Acerca de las varias especies de apelacion, casos en que tiene lugar, sus efectos, y modo de introducirlas, se tratará en el libro 4 de los juicios.

2º Al metropolitano corresponde suplir la negligencia de los sufragáneos, como consta del título de Supplenda negligentia prælatorum. La negligencia de los prelados en general consiste, en la omision voluntaria en el cumplimiento de alguna obligacion, que por derecho ó costumbre les incumbe, en razon de su oficio. El medio canónico ad supplendum negligentiæ prælatorum, es en ciertos casos, la trasmision ó devolucion de

<sup>(1)</sup> Importantes son las once leyes del tit. 21, lib. 1, Rec. de Ind. relativas todas á los cuestores y limosnas que con diferentes objetos pios se solicitan: ninguna de las cuales prohibe sin embargo las limosnas de que ahora se trata.

<sup>(2)</sup> El moderno Walter, Manual del derecho eclesidetico, lib. 3, cap, 3, \$148, hablando de los derechos metropolíticos dice: « Tenian los metropolíticos derechos muy extensos, y aun formaban un grado gerárquico aparte, cuando estaban unidos á los concilios provinciales; pero con el trascurso del tiempo se han extinguido ó refundido en el papa semejantes derechos, aunque alpunos de ellos estaban reconocidos por el concilio de Trento. »

Véase tambien la nota, n. 6, al pie de este texto de Walter.

la jurisdiccion del inferior al inmediato superior. Cuántos y cuáles son los casos, en que por derecho tiene lugar la devolucion de jurisdiccion, es cuestion que divide á los canonistas : nosotros solo diremos en general que el conocimiento de varios de los casos que enumeran, corresponde al metropolitano, en razon del derecho de apelacion. No omitiremos copiar el siguiente caso expreso en el Tridentino (1): cuando el capitulo en sede vacante, omite la eleccion de Vicario Capitular, en los ocho dias inmediatos á la muerte del obispo, el nombramiento se devuelve al metropolitano; v el obispo sufragáneo mas antiguo, si la vacante tiene lugar en la iglesia metropolitana. Disputan, con este motivo, los canonistas, ¿ si no usando el metropolitano, ó el sufragáneo en su caso, del derecho que les devuelve el Tridentino, puede el cabildo respectivo purgar su negligencia, y proceder á la eleccion? Creemos mas probable la afirmativa, que con otros defiende Barbosa (2), especialmente se interviene la paciencia ó tolerancia del superior.

3. Indisputable es, en derecho, la facultad que tienen los metropolitanos, de visitar las diócesis de sus sufragáneos, despues de terminar la visita de la propia (3). Durante la visita invisten, pues, ámplia jurisdiccion directa é inmediata en los súbditos de los sufragáneos: y así, no solo pueden exigir la procuracion, sino tambien oir las confesiones de aquellos, imponerles penitencias saludables, absolverlos de los casos reservados al obispo, corregir á los delincuentes, dictar los estatutos convenientes para la reforma de las costumbres y enmienda de abusos, y ejercer, en fin, toda la jurisdiccion del obispo, exceptuando solamente la que pertenece al fuero contencioso (4). Débese notar

<sup>(1)</sup> Sess. 24, cap. 16, de Ref. — (2) De Officio Episc. Alleg. 54, n. 164. — (3) Cap. Romana 1, de Censibus.—(4) Cap. 14, de Censibus; et cap. Ult. de Censibus, in 6; V. canonistas, in tit. de Officio judicia.

empero que este derecho de visita tan ilimitado en su orígen, gradualmente fué recibiendo considerables restricciones, hasta que últimamente el Tridentino, dereando cortar de raiz los abusos y controversias ruidosas á que diera lugar, mandó expresamente (1), que el metropolitano, aun despues de terminada la visita de la propia, no pudiese visitar las diócesis de los comprovinciales, nisi causa cognita et probata in Concilio provinciali: con lo que estas visitas acabaron de caer en completo desuso; de mauera que, por muchos siglos, no ha ocurrido un solo ejemplo de ellas.

Hay dos casos, de los que numeran los canonistas. en los cuales, es tan obvia la jurisdiccion de los metropolitanos en los súbditos de los sufragáneos, como es la que, en las mismas circunstancias, compete á estos en los súbditos de aquellos: 1º cuando el súbdito del sufraganeo delingue en la diócesis del metropolitano; pues es principio sentado en derecho que todo delincuente, ratione delicti, queda sometido á la jurisdiccion de aquel, en cuyo territorio delinque (2); 2º cuando el súbdito del sufragáneo tiene una propiedad raiz en el territorio de la diócesis del metropolitano, contra la cual se intenta hacer valer cualquiera accion jurídica, puédese entablar la demanda en el tribunal del segundo; á cuya jurisdiccion pertenece, ratione rei litigiosæ, el propietario ó poseedor de esta, como tambien es constante en derecho (3).

5. Agregaremos á lo dicho, con respecto á la jurisdiccion que puede ejercer el metropolitano, la facultad que tambien le dá el derecho (4), de conceder en ciertos casos 40 dias de indulgencia, en toda la extension de la provincia eclesiástica: facultad que, en sentir de

<sup>(1)</sup> Sess. 24, cap. 3, de Reform. — (2) Cap. Uit. de Foro comp. — (3) Eod. cap. uit. de Foro compet.

<sup>(4)</sup> Cap. Nestro 15, de Panitentiis et cap. Romana 2, eod. tit.

los canonistas, no se limita al tiempo de la visita; si bien Berardi duda, con algun fundamento, que pueda ejercerse fuera de ella (1).

6. — Con respecto á la jurisdiccion metropolítica. en la Iglesia americana, hé aquí como se expresa el Solorzano (2): « En lo que toca á los arzobispos de » las Indias, y como se han de haber con sus sufragá-» neos, no hallo cosa especial que poder advertir, mas » de que plenamente se les conservan todas las auto-» ridades v preeminencias que tienen como metropo-» litanos, etc. » Merecen sin embargo mencionarse dos leves consignadas en el código de Indias. La 21, tít. 7. lib. 1, prohibe á los arzobispos enviar visitadores á los obispados sufragáneos, y prescribe la observancia del decreto del Tridentino, en órden á estas visitas. Mas importante en práctica es la ley 49 del mismo título v libro, cuvo texto literal dice : « Porque se han » experimentado muchos inconvenientes en el go-» bierno de las iglesias catedrales sedes vacantes, y las » provisiones y elecciones de visitadores, y presenta-» ciones para las doctrinas no han sido tan acertadas. » como conviene, encargamos á los arzobispos de nues-» tras Indias, que si hubiere negligencia en las sedes » vacantes, v sucedieren casos en que los metropoli-» tanos deben conocer, conforme á derecho canónico. » usen de la facultad y jurisdiccion que les concede, » procurando que los cabildos eclesiásticos procedan » en todo como conviene (3). »

<sup>(1)</sup> Berardi. Comment. in jus ecclesiast. dissert. 3, cap. 3. —(2) Política Indiana, lib. 4, cap. 7, n. 10.

<sup>(3)</sup> Villarroel en su Gobierno eclesiástico pactifico, part. 1, cuest. 4, art. 2, n. 35 y siguientes, conviniendo en que los arzobispos no pueden, segun derecho, nombrar en las diócesis de los sufragáneos, un Vicario suyo, que en calidad de juez metropolitano, conozca y falle en las apelaciones, dice sin embargo, que en América seria importantísimo para los litigantes, por el tiempo, gastos y perjuicios que ahorrarian, que á lo menos en las diócesis mas

7. — Al arzobispo se concede, en atencion á su alta dignidad, que en toda la extension de su provincia, y aun en los lugares ó iglesias exentas, pueda llevar levantada delante de sí la cruz arzobispal, dar al pueblo la bendicion simple y solemne, celebrar de pontifical los oficios divinos, y usar del palio en los lugares y

tiempos prescriptos (1).

Con respecto á las insignias honoríficas de la cruz y palio, se ha de observar : 1º que en su origen fueron propias del romano Pontífice, quien las concedió; primero á los legados que desempeñaban alguna comision de alta importancia; luego á los patriarcas y primados; mas tarde á ciertos obispos á cuyas sillas era anexo el vicariato apostólico; y finalmente á todos los arzobispos (2); 2º que los arzobispos solo pueden usar ambas insignias dentro de los límites de su provincia y en ningun caso fuera de ella aun siendo invitados por los respectivos diocesanos; porque estos privilegios no pueden recibir mas extension, que la que consta de los términos de la concesion; 3º que no es permitido el uso de una ni otra insignia, en presencia del Sumo Pontifice, ó de su legado à latere, ú otro legado que tenga el privilegio de usarlas; 4º que si el arzobispo es trasladado á un obispado, que no goce de los derechos metropolíticos, no puede continuar usando de una ni otra insignia (3).

distantes de la silla arzobispal, residiese un juez metropolitano de apelaciones; y añade que despues de examinado maduramente este asunto habia mandado el rey por cédula de 1612, se nombrase en Chile: cédula que no se puso en ejecucion por el nuevo arreglo entablado en las apelaciones.

(1) Clement. Archiepiscopo 2, de Privilegiis.

(2) Parece que solo hácia fines del siglo viii, se introdujo la costumbre de conceder sin distincion, el palio á todos los arzobispos. Véase á Devoti Instit, lib. 1, tit 3, sec. 3, § 42, nota n. 5.

(3) El palio denota la plenitud del poder arzobispal; y en su sentido moral significa, en sentir del Pelusiota escritor del cuarto si-

Hablando en particular del palio, empezó á usarse esta insignia, desde la division de las provincias eclesiásticas, y especialmente hácia el tiempo en que el hábito clerical comenzó á ser distinto en cada grado de la gerarquía; y aunque sú origen es obscuro atendida la variedad de opiniones que divide á los eruditos, parece no obstante probable, con Baronio (1), que se introdujo, á imitacion del Racional y Superhumeral de que se hace mencion en el Exodo (cap. 28, v. 4), el cual era distintivo exclusivo de la dignidad del sumo sacerdote.

Es el palio, segun su forma actual, una faja de lana blanca, ancha de tres dedos, tegido en forma circular. con tres cruces negras distribuidas en proporcion, y se pone sostenida con tres alfileres de oro, de un hombro á otro, atravesando por el pecho y dando vuelta la espalda. El 21 de enero, dia en que se celebra la festividad de Santa Ines, en el templo dedicado á la santa, se bendicen dos corderos blancos, al tiempo que se canta en la misa el Agnus Dei. Entréganse estos corderos á los subdiáconos romanos que los consignan para su alimento y cuidado á un monasterio de vírgenes consagradas á Dios; y de la lana de ellos mezciada con otra comun, se tejen los palios. Bendícense en la vigilia de los apostóles S. Pedro y S. Pablo y se colocan sobre los sepulcros de estos santos, de donde se toman para enviarlos á los arzobispos; y por eso se dice, que el palio se toma, e Corpore B. Petri (2).

El Sumo Pontífice puede usar del palio en todos los

glo de la Iglesia, la oveja descarriada conducida sobre las espaldas del amante pastor. La cruz es signo de la paciencia cristiana, y significa el grave peso del cargo arzobispal.

<sup>(1)</sup> Ad annum 336, n. 65.

<sup>(2)</sup> Véase la constitucion Rorum ecclesiasticarum de Benedicto XIV, tom. H, de su Bulario, que contiene importantes pormenores á cerca del palio, y la disciplina hoy vigente á su respecto.

lugares y tiempos sin restriccion ninguna: el arzobispo solo en las iglesias de su diócesis y provincia eclesiástica, aun en las exentas, durante la solemnidad de la misa, y no en todos los dias, sino en los mas solemnes, cuales son, la Natividad del Señor, S. Estevan, S. Juan, la Circuncision, la Epifanía, el Domingo de Ramos, el Jueves y Sábado Santo, el dia de Pascua y los dos siguientes, la domínica in Albis, la Ascension, Pentecostes, Corpus Cristi, la Natividad de S. Juan Bautista, la Purificacion, Anunciacion, Asuncion, y Natividad de Nuestra Señora, todos los santos, dedicacion de la iglesia, en la ordenacion de los clérigos, y consagracion de obispos, en el aniversario de su consagracion, y en el de la dedicacion de la iglesia (1).

El palio es tan inherente al cargo arzobispal, que los que no le han recibido, no pueden convocar el Sinodo provincial, ni consagrar el crisma, ni ejercer funcion ninguna, metropolítica ni episcopal (2). Deben pedirle, encarecidamente, en los tres meses inmediatos á su consagracion, con arreglo á las fórmulas, instanter instantius, instantissime. Hallándose presente el arzobispo en la curia romana, pide por sí mismo el palio, y le recibe de mano del mas antiguo de los cardenales diáconos, prestando previamente el juramento de fidelidad y obediencia al Sumo Pontífice; pero si está ausente le pide por procurador, el cual presta á su nombre el juramento expresado (3); y se comisiona un arzobispo para que se lo ponga.

En América se acostumbra comisionar, con ese objeto á un obispo; y ha habido caso, en que esa comision,

<sup>(1)</sup> Cap. 4 et 6, de Auctorit. et usu palii, et Pontificale Romanum, part. 1, tit. de Pallio.

<sup>(2)</sup> Cap. 28, & Super co, de Elect.

<sup>(3)</sup> La fórmula del juramento, que debe prestar el procurador del Arzobispo ausente, se lee en la citada constitucion Rerum ecclesiasticarum de Benedicto XIV.

se ha dado por la silla apostólica, á dos dignidades del cabildo metropolitano (1).

El palio concedido á un arzobispo no puede servir á otro: en caso de traslacion, el arzobispo debe pedir uno nuevo, cuantas veces tenga lugar aquella; y muriendo es sepultado con el palio ó palios que haya recibido (2). Varios obispos usan esta insignia por especial privilegio de la silla apostólica; tales como el de Autun y otros en Francia, segun Lequeux (3); el de Arezo por gracia de Clemente XII (4), y el de Ostia lo usa en la consagracion del Romano Pontifice.

<sup>(1)</sup>Villaroel en su citada obra, Gobierno eclesiástico Pacifico, (Part. 1, cuestion 4, art. 2, n. 50), asegura, que al obispo de Arequipa, D. Pedro de Villagomez, en su promocion al arzobispado de Lima, le dieron el palio, por dispensa de su Santidad, dos dignidades de aquella iglesia metropolitana.

<sup>(2)</sup> Cap. 2, de Auctorit, et usi palii.

<sup>(3)</sup> En su citada obra, tract.1, de Personis, sect.1, Cap. 7, n. 247.

— (4) Const. Insignes 14, tom. XIII, del Bulario.

## CAPITULO VI.

- OBISPOS CON JURISDICCION, OBISPOS IN PARTIBUS, COADJU-TORES, SUFRAGANEOS, PRELADOS INFERIORES COREPIS-COPOS.
- Art. 1. Obispo y sus varias denominaciones : plenitud de poder : su iglesia ó diócesis; vínculo que le une á ella. 2. Potestad de órden y objetos á que se extiende. 3. Potestad de jurisdiccion : opiniones sobre su origen. 4. Jurisdiccion en el fuero interno: cinco obligaciones que de ella entanan, cuales son : residir, predicar, administrar los sacramentos por sí ó por otros, ofrecer el . sacrificio, y cuidar de los pobres. 5. Jurisdiccion en el fuero externo: la que les compete sobre los clérigos por derecho comun y especial, y en general sobre todos los fieles. 6. Visita episcopal: obligacion, objetos y modo de practicarla, con arreglo al derecho comun y especial de América. 7. Facultad de los obispos para dispensar en las leyes de la Iglesia. 8. Jurisdiccion de los obispos en los regulares exentos. 9. Derechos útiles y honoríficos de los obispos, segun el derecho canónico comun, y el civil vigente en América.10. Privilegios y facultades especiales de los obispos de América. 11. Obispos in Partibus infidelium. 12. Coadjutores. 13. Sufragáneos ó auxiliares. 14. Prelados inferiores: Corepiscopos.
- 1. Obispo, voz griega en su orígen, corresponde á las de inspector ó superintendente (1), y designa el gefe que, obteniendo la plenitud del sacerdocio, preside al régimen y gobierno de una iglesia particular ó diócesis. Hé aquí algunas de las principales denominaciones que le atribuye el derecho canónico. Sumo
- (1) Cap. Qui Episcopatum 8, quæst. 1, dist. 93. La ley 16, tit. 5, part. 1, dice: « Obispe tanto quiere decir como sobreentendiente, esto es, por quel ha de entender sobre todos los de su obispado en guardar las almas. E ha poder sobre los clérigos de su obispado en lo temporal é en lo espiritual; é sobre los legos en las cosas espirituales.»

sacerdote por razon del órden, y para distinguirle de los simples presbíteros (1). Prasul y Antistes, voces latinas que designan su preeminencia ó presidencia en el templo y diócesis (2). Pontifex, de las palabras posse et facere, con alusion al sacrificio, en cuanto puede hacerle por si y por los sacerdotes que él ordena (3). Prelado, por razon de la jurisdiccion que ejerce en el fuero externo (4). Ordinario, por la jurisdiccion ordinaria que tiene en su diócesis (5). Diocesano, con relacion á su diócesis ó territorio episcopal (6). Se le llama en fin, á la vez, Angel, principe de la Iglesia, Vicario de Cristo, Legado de Cristo, etc.

La plenitud de poder de los obispos, y su caráctor de sucesores de los apóstoles, han sido expresamente declarados por el Tridentino, en aquellas palabras: Proinde sacrosancta Sinodus declarat præter cæteros ecclesiasticos gradus episcopos, qui in apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem præcipue pertinere, et positos, sicut idem Apostolus ait a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei, eosque presbyteris superiores esse; atque sacramentum confirmationis conferre, ministros Ecclesiæ ordinare; atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent (7).

En cuanto á la potestad de órden, indudable es, que la que obtuvieron los apóstoles se trasmitió integra á los obispos; de manera que no hay sacramento que no

<sup>(1)</sup> Cap. Videntes 16, can. 12, q. 1. — (2) Cap. Quod translationem 11, de Temp. ordinat. — (1) Can. Cleros 1, dist. 21.

<sup>(4)</sup> En rigor canónico solo conviene este nombre al obispo; pero hoy se da tambien à los superiores regulares, y á ciertos olérigos de la Curia romana que usan por especial privilegio de algunas insignias episcopales como el roquete, la muzeta y etras.

<sup>(8)</sup> Cap. Pastoralis 11, de Officie ordiner. — (6) Cap. Statuto 2, § Diacesani de decimis, in 6. — (7) Sess. 25, cap. 4.

puedan conferir, ninguna consagracion que no puedan hacer, con sujecion si á las reglas prescriptas por la Iglesia, acerca del ejercicio de esta notestad. En cuanto á la jurisdiccion, no se trasmitió á los obispos, aquel poder extraordinario propio de los apóstoles como fundadores de la Iglesia, en virtud del cual predicaban en todo el mundo, y ejercian las demas funciones anostólicas, erigiendo iglesias, creando obispos, etc.; pero sí la plenitud de jurisdiccion, que aquellos ejercian, en el carácter de obispos, con la diferencia, que la de los apóstoles no se encerraba dentro de determinados límites territoriales ó diócesis, como la de los obispos sus sucesores; debiéndose ademas observar, que la de los últimos ha recibido, con el trascurso del tiempo, ciertas restricciones, que se han creido necesarias para el mas perfecto régimen y gobierno de la Iglesia universal.

La Iglesia episcopal, llamada hoy diócesis, es aquella porcion de los fieles de la grey de Jesucristo, que gobierna el obispo con jurisdiccion propia. Esta iglesia aunque dependiente de la autoridad de la suprema cabeza de la Iglesia universal, á la cual está unida, puédese considerar como una sociedad perfecta, en cuanto tiene su proprio é inmediato gebierno, y puede proveerse á sí misma de todos los medios conducentes á la eterna salud, tales como los ministros de los sacramentos, la legítima predicacion de la palabra divina, las leyes y estatutos convenientes, la autoridad de juzgar, etc.

El vinculo que une al obispo con su Iglesia, se compara en el derecho canónico, al vinculo matrimonial. Hé aquí como se expresa Inocencio HI: « A la manera » que el hombre no puede disolver el vínculo del marrimonio legitimo, que une al varon con la muger..., » así el vinculo del matrimopio espiritual, que existe » entre el obispo y su Iglesia, el qual se entiende ini-

- » ciado en la eleccion, rato en la confirmacion, con» sumado en la consagracion, no puede desatarse sin
  » la autoridad del que es sucesor de Pedro y vicario de
  » Cristo (1). » Adoptando esta comparacion, suélese
  presentar á la Iglesia privada de su obispo, cual viuda
  y sumida en la tristeza (2).
- 2. La potestad de órden se adquiere por la consagracion del obispo, y es inherente al órden episcopal. A ella pertenece, la ordenacion de los ministros de la Iglesia, la consagracion de obispos, la administracion del sacramento de la confirmacion, las consagraciones del crisma, oleos, iglesias, altares, aras, vasos sagrados, campanas, las de los reyes y sagradas vírgenes, y la reconciliacion de las iglesias, si estas habian sido consagradas. Débese notar, empero, que á excepcion de la consagracion de obispos y la ordenacion de presbíteros y diáconos, los otros actos mencionados, puede cometerlos el Sumo Pontifice á simples presbiteros; consistiendo esta diferencia, en que la consagracion de obispos, y la ordenacion de presbíteros y diáconos, es inherente à la potestad de orden, por expresa institucion divina, mientras los otros actos, solo pertenecen á ella, por institucion eclesiástica. Y si bien es cierto, que la confirmacion, y la consagracion del crisma con que se administra, son anexas tambien á esa potestad por derecho divino, y no obstante el Sumo Pontifice las comete, á veces, á simples presbíteros; esto proviene de que, en cuanto vicario de Cristo y gefe supremo de la Iglesia, le corresponde la facultad de interpretar el derecho divino: v declarar por consiguiente. que en ciertos casos extraordinarios de gravísima necesidad, cesa la obligacion de su observancia (3).

<sup>(1)</sup> Cap. Licet in tantum, 4 de Translat. — (2) Basilio, Epist. ad Negomean.

<sup>(3)</sup> Véase á Berardi tom. I, dissert. 1, cap. 1, donde define y explica luminosamente la potestad de órden.

3. — Potestad de jurisdiccion es, la que da al obispo el derecho de regir y gobernar la diócesis. Teniendo en consideracion el texto divino (1), Attendite vobis et universo gregi in quo vos Spiritus Sanctus posuit Eviscopos regere Ecclesiam Dei, disputan los teólogos, si los obispos reciben la jurisdiccion inmediatamente de Dios, ó si al contrario la reciben inmediatamente del pontifice, y solo mediate de Dios (2). En esta contienda hay quienes adoptan un término medio, y distinguiendo la jurisdiccion inherente á todo el cuerno del episcopado, de la que es propia de cada obispo, la primera afirman que viene inmediatamente de Dios, v la segunda solo mediate de Dios, é inmediate de la Iglesia ó sea del pontífice. Dicen otros, que tanto el cuerpo del episcopado en general, como cada uno de los obispos en particular, recibe la jurisdiccion inmediatamente de Dios; pero que el uso y ejercicio de ella depende de la autoridad de la Iglesia. Distinguen, pues la jurisdiccion del uso de ella, y añaden, que el obispo recibe en la consagracion la potestad de órden y de jurisdiccion; mas debiendo ejercerse la segunda sobre cierto número de súbditos, cuva designacion corresponde à la Iglesia, concluven, que no la jurisdiccion sino el uso y ejercicio de ella, se recibe inmediatamente de la Iglesia. Y en verdad, á excepcion de los apóstoles cuya jurisdiccion no se ciño á determinados límites, todos los obispos sus sucesores penden de la autoridad de la Iglesia, que les señala cierto ter-

!

(1) Act., cap. 1. — (2) Esta cuestion fué largamente debatida en el concilio de Trento, sosteniendo unos que la jurisdiccion de los obispos viene inmediatamente de Dios y otros que solo viene mediate de Dios, é inmediate de la Iglesia ó del Pontífice: pero al fin se abstuvo el concilio de toda decision, por la prudente observacion del cardenal de Lorena, de ser este un punto controvertido entre los teólogos católicos, en que no debia mezclarse el concilio, convocado exclusivamente para definir el dogma contra los hereges. Asi Palavicini, Historia del Concilio, lib. 18, cap. 14, 15.

ritorio, fuera del cual ninguna jurisdiccion pueden ejercer. Nuestro propósito no nos permite aducir los fundamentos en que estriba cada una de esas opiniones: dirémos solamente que la última nos parece mejor apoyada (1).

4. — Jurisdiccion en el fuero interno, es la potestad que compete á los ministros de la Iglesia para dirigir las conciencias de los fieles, enseñando, amonestando corrigiendo, administrando los sacramentos, absolviendo de las censuras, ó al contrario negando los sacramentos, etc., debiéndose entender, que esta potestad mira á los fieles, prout privatim spectantur, á diferencia de la que se ejerce en el público gobierno de ellos, en cuanto constituyen un cuerpo ó sociedad externa.

Incontestable es el derecho que compete á los obispos de ejercer inmediata jurisdiccion en todo lo relativo al fuero interno; derecho que se demuestra, tanto con el ejemplo de los apóstoles que la ejercieron por sí mismos en ese fuero, cuanto por innumerables monumentos de la historia, en los cuales se ve constantemente al obispo predicando, bautizando, y administrando personalmente los otros sacramentos. Por consiguiente, es no solo falsa, sino manifiestamente contraria al dogma, la asercion de los que enseñan, que los obispos no son pastores inmediatos de los fieles, que ese cargo incumbe por derecho divino á los párrocos y sacerdotes propios, y á los obispos solo el de vigilar el cumplimiento de estos, y suplir su negligencia (2).

<sup>(1)</sup> Puédese leer sobre la materia, entre otros, à Bossuet, Befenca, etc. lib. 8, cap. 18; à Regnier de Ecclesia, tom. II, pág. 584; à Temasini, Vetus et neva Ecclesia disciplina, tom. I, pág. 172, etc.

<sup>(2)</sup> Le facultad de teologia de Paris en 1735, proscribió gran número de proposiciones, tomadas del libro titulado: Pouveirs da second ordre entre las cuales se les una que decia: Le concile de Trunte

Como la jurisdiccion se confiere en bien de los súbditos, entraña necesariamente importantes obligaciones, á las que se refiere en general el apóstol S. Pedro cuando dice: Pascite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coacte sed spontanee secundum Deum.... forma facti gregis ex animo (1). Nos ocuparemos brevemente de las cinco principales, que á los obispos incumbe, cuales son, las de residir, administrar los sacramentos, y cuidar de los pobres y personas miserables; á las cuales expresamente alude el Tridentino en el siguiente pasage: Cum præcepto Divino mandatum sit omnibus quibus animarum cura commissa est, eves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini prædicatione, sacramentorum administratione ac bonorum operum exemplo pascere, pauperum aliarumque miserabilium personarum curam gerere, et in cætera munia pastoralia incumbere : quæ omnia nequaquam ab iis præstari possunt, qui gregi suo neque assistant sed mercenariorum more deserunt, S. Synodus eos admonet, ut divinorum præceptorum memores factique forma gregis, in veritate pascant et regent (2).

Empezando, pues por la obligacion que tienen de residir en su obispado, largamente disputaron los padres del concilio de Trento, si esta obligacion es ó no de derecho divino, y aunque no creyeron prudente consignar en sus decretos una explícita decision de esa cuestion, insinuaron con bastante claridad la afirmativa, en el texto que se acaba de trascribir; y tal es

n'a pas dit que l'évêque avait plus de puissance pour l'administration des sacrements ordinaires que le curé même. Hé aqui la calificacion de la facultad: Hæc propositio est falsa de juribus episcoporum detrahens, et intellecta eo sensu quod episcopus per se non possit munia parochorum in qualibet parochia sibi subdita exercere, est hæretica.

<sup>(1)</sup> I Petri, v. 2. - (2) Conc. Trid. sess. 55, cap. 1.

tambien la opinion de una gran mayoría de los teólogos y canonistas (1).

Sin detenernos en esa cuestion, indicaremos solamente las prescripciones del Tridentino acerca de la residencia. A continuacion del texto que se acaba de copiar, el concilio declara, en primer lugar, que todos los que presiden iglesias metropolitanas ó catedrales, aun cuando sean cardenales, son obligados á la residencia personal en su iglesia ó diócesis, donde deben desempeñar su cargo pastoral; 2º que si bien les es lícito ausentarse, concurriendo una de estas causas, christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiæ vel reipublicæ utilitas, la calificacion y aprobacion de cualquiera de ellas, corresponde v se debe obtener, in scriptis, del Romano Pontifice, ó del metropolitano, y en ausencia de este, del sufragáneo mas antiguo residente en su diócesis, el cual debe tambien dar dicha aprobacion al metropolitano, para que este pueda ausentarse; debiéndose, empero, en todo caso de ausencia, proveer á las ovejas de manera, que ningun daño ó perjuicio sufran por causa de la ausencia; 3º que no obrando contra el precepto de los antiguos canones, qui aliquantisper tantum absunt el Concilio permite, que aun no interviniendo las predichas causas, pueden ausentarse por un período, que no exceda de dos ó á lo sumo tres meses, en cada año, bien sean contínuos ó interpelados; con tal que aun esa corta ausencia æqua ex causa fiat, y sin ningun detrimento de la grey, lo que se deja á la conciencia de cada uno (2); 4º declara que el que se

<sup>(1)</sup> Barbosa de Officio et potest. episcop., part. 3, alleg 53, n. 2, cita mas de 30 autores que defienden ser la residencia de derecho divino, y Pignatelli tom. IV, consult. 17, n. 18, aduce mas de 40 en favor de la misma opinion.

<sup>(2)</sup> Benedicto XIV en la constitucion Ad universa declara que no es licito juntar los tres meses de un año, con los tres inmediatos

ausenta contra el tenor de las disposiciones expresadas, á mas del pecado mortal en que incurre, no hace suyos los frutos pro rata temporis absentiæ, ni puede retenerlos tuta conscientia, sino que es obligado á restituirlos á la fábrica de la Iglesia, ó á los pobres del lugar, etc.

Con concepto á la diversidad de las causas, distingue. pues, el concilio dos especies de ausencia: una propiamente dicha que se extiende fuera del trimestre; v otra breve que no excede ese espacio de tiempo. Para la primera no solo requiere legítima causa, sino la aprobacion in scriptis del metropolitano, á menos que se trate de un oficio ó cargo de la República, anexo al obispado. Pero se debe observar que Urbano VIII, en su constitucion Sancta Sunodus, de 1635, exigió para esta ausencia, como se dijo en el artículo 4 del precedente capítulo, la precisa licencia del Romano Pontífice; y aunque, segun advierte el Adicionador español de Ferraris (1), el rey de España interpuso súplica de dicha constitucion, respecto de los puntos en que no guarda armonía con el citado decreto del Tridentino, no se ha de olvidar, que Benedicto XIV, en su bula Ad universæ, reprodujo la disposicion de Urbano VIII (2). Para la segunda especie de ausencia requiere tambien el concilio aqua causa, pero reserva el juicio acerca de ella, á la conciencia de los que se ausentan.

Viniendo á las causas de la ausencia propiamente

del año siguiente, de manera que la ausencia se prolongue hasta seis meses, y que el que no usó del beneficio del trimestre en un año, no puede con ese pretexto dilatar la ausencia en cualquier otro año.

<sup>(1)</sup> Verbo Episcopus, art. 3, n. 16, en la nota correspondiente à ese número.

<sup>(2)</sup> Recomendamos la lectura de la citada constitución benedictina que se registra en el tomo, 1. de su Bulario: ella contiene cuantos pormenores y [dilucidaciones pueden desearse relativamente á la residencia de los obispos.

dicha. el concilio pone, en primer lugar, la caridad cristiana: v. g. si el obispo con su influencia ó predicacion crevese poder extinguir el cisma ó la heregía en una iglesia, ó conciliar los ánimos de los soberanos cristianos, en una grave desavenencia ó escandaloso rompimiento, etc.; 2º la urgente necesidad tiene lugar, si el obispo adolece de una grave enfermedad, de la que le sea imposible sanar si no muda de temperamento saliendo de la diócesis; ó si una grave persecucion amenaza su persona; pero si la persecucion se extiende á toda la grey, no le es lícito abandonarla, antes debe asistirla y animarla con sus palabras y ejemplo; porque el buen pastor da la vida por sus ovejas y el mercenario huye; 3º la debida obediencia interviene, cuando le llama el Sumo Pontifice, ó debe asistir al concilio provincial, ó hacer la visita ad limina apostolorum, de que se habló arriba tratando de jurisdiccion del Pontifice en las iglesias particulares. Nótese á este propósito que, segun el derecho hispánico, los obispos son obligados á obedecer al llamamiento que les haga el soberano cen algun objeto de grave importancia (1). bo la evidente utilidad de la Iglesia se verifica, cuando el obispo se ausenta para defender los derechos de su Iglesia ó los de su silla: y la evidente utilidad de la República, cuando sus servicios son necesarios en negocios de alta importancia para el bien del Estado.

En cuanto á la breve ausencia, Benedicto XIV en la citada constitucion Ad universæ, excluye del catálogo

<sup>(1)</sup> La ley 65, tit. 5, part. 1, tratando de las prerogativas honorificas de los obispos dice: « La quinta que non es tenudo de venir, nin le pueden apremiar que venga por su persona 4 pleito ante ningun juzgador seglar, fuera ende si le mandase el Rey cenir ente si. » Y en la ley 1, tit. 14, lib. 1. Nov. Rec. se dice tambien à este respecto: « los cuales aunque perlados son tenudos de venir al llamamiento de su Rey y pera les der Consejo. » Véane sobre este asunto à Villarcel, Gobierno eclesiástico pacifico, part. 1, oues-vion 1, art. 8, núm. 24 y siguientes.

de las causas justas animi levitas, oblectationem capiditas alicaque futiles causa. La causa para que sea aqua, como exige el Tridentino, es menester que sea proporcionada al tiempo de la ausencia: y asi aunque pueda excusar la breve ausencia, el deseo de un conveniente y oportuno desahogo ó distraccion, ó el de visitar los parientes ó amigos, se debe usar de ese permiso, dice S. Ligorio y otros que cita (1), con la debida parcimonia (2).

2. Uno de los mas graves y sagrados deberes que pesan sobre los obispos es, sin duda, la predicación del evangelio: Euntes (dijo Cristo á los apóstoles y á sus sucesores los obispos) docete omnes gentes... prædicate evangelium omni creaturæ. Los apóstoles dieron, por consiguiente, tal importancia á este ministerio, que para que no los distrajese de él, el cuidado de las viudas y pupilos, cometieron este último cargo á los siete diáconos elegidos con este objeto; y S. Pablo escribia á los Corintios: Væ mihi si non evangelizavero (3). Y para significar á los obispos, que este es el principal oficio que les incumbe, se les pone, en la consagra-

<sup>(1)</sup> Teologia moral, lib. 4, n. 122.

<sup>(2)</sup> Las prescripciones del Tridentino acerca de la residencia de los obispos, como todos los decretos disciplinares del mismo, conservan entre nosotros su pleno vigor y fuerza, como otras veces se ha tenido ocasion de observar. Nuestros Códigos civiles han inculcado asimismo á los obispos la obligacion de la residencia. La ley 23, tit. 5, part. 1, dice: Non deven desamparar sus egleslas nin sus obispados para ir á otra tierra sin razon derecha » Y la ley 21, tit. 14, lib. 3, de Indias se expresa así: «Rogamos y encargamos á los arzobispos y obispos de las Indias que nos avisen del tiempo en que hubieren tomado la posesion de sus iglesias, y si conforme á los sagrados cánones y concilios han residido en ellas, y si han hecho algunas ausencias, á qué parte y lugares han sido, y con qué causa y licencia. » Importantes son tambien las ocho leyes, del tit. 15, lib. 1. Nov. Rec. relativas á la residencia en general de todos los clérigos beneficiados.

<sup>(3) 1,</sup> Ad Corinth cap. 6.

cion, sobre los hombros el libro de los evangelios, v en seguida se consigna en sus manos, con aquellas palabras : Accipe evangelium vade, prædica populo tibi commisso. Sin detenernos en citar, á este respecto, las prescripciones de los antiguos cánones, ni el ejemplo y doctrina de los santos obispos, que casi diariamente predicaban á sus pueblos, como se infiere de las homilias de San Juan Crisóstomo, y los sermones de S. Ambrosio, S. Agustin y otros, solo diremos que el Tridentino reconoce ser este, el cargo principal de los obispos, y manda que le cumplan personalmente, á menos que esten legitimamente impedidos, que entonces les permite comisionar, con ese obieto, personas idóneas: prædicationem evangelii sive prædicationis munus esse episcoporum præcipuum : eosque teneri per seipsos si legitime impediti non fuerint, ad prædicandum sanctum Jesu Christi evangelium (1). El mismo Concilio déclaró ser tan propio de los obispos este ministerio, que ninguna persona del clero secular ni regular debia arrogarse, con ningun pretexto ó privilegio, el derecho de predicar contra la prohibicion de aquellos: Ut nullus sœcularis sive regularis, etiam in ecclesiis suorum ordinum contradicente Episcopo prædicare præsumat (2).

De estos principios deducen los canonistas, que en muchos casos es reo de grave culpa el obispo notablemente omiso en el cumplimiento de esta obligacion (3). Mas en órden á la mayor ó menor frecuencia con que debe este predicar, para cumplir cual corresponde con tan grave obligacion, no existe disposicion explícita en el derecho canónico (4). S. Ligorio dice en gene-

<sup>(1)</sup> Sess. 5, cap. 2, de Reformat. — (2) Sess. 24, de Reformat. cap. 1.

<sup>(3)</sup> Barbosa, De officio et potest. episcop., part. 3., Alleg. 86.

<sup>(4)</sup> Villarroel, en su Gobierno eclesiástico pacífico, part. 1, cuestion 7, art. 7, trata largamente de esta obligacion de los obispos;

ral (1), que los obispos, rarius quam parochi tenentur conciones habere. Débese tener presente, á este respecto, que ellos pueden fácilmente designar idóneos ministros que les subroguen en la predicacion; que con frecuencia los abruma el peso de innumerables graves atenciones; y que, en fin, se requiere multitud de circunstancias dificiles de reunir, para que la predicacion del obispo sea verdaderamente fructuosa (2).

Al cumplimiento del cargo pastoral de enseñar é instruir à los fieles en la sana doctrina, importa sobre manera, las cartas que los obispos dirigen oportunamente à sus diocesanos; à cuyo respecto, hé aquí como se expresa un concilio (3): Per difficile est episcopis, iis præsertim qui latioribus diæcesibus sunt constituti,

y al número 96 dice: « Véamos, pues, con cuantos sermones al » año cumplirán con su obligacion los obispos. Esto debe regu» larse con la necesidad de los pueblos, y con el número de los » religiosos, que siendo aquella mucha y los predicadores pocos, » deben predicar mas los prelados, porque no diga Jeremías: » Parouli petierunt panem et non erat qui frangeret eis. Pero en » pueblos llenos de predicadores y donde los religiosos hacen con » solemnidad sus fiestas, bastará que el obispo elija cuatro ó » cinco cada año, especialmente aquellos en que sus sermones no » sean de perjuicio á las comunidades (alude á la prohibicion » de predicar los regulares el dia que predica el obispo); y dé á » sus ovejas pasto, teniendo el ánimo prevenido para mas, pidién-» dolo la ocasion. »

(1) Teologia moral, lib. 3, n. 269.

(2) La ley 41, tit. 8, part. 1, dice: « Demostradores é predicaodores de la fé de nuestro Señor Jesucristo deben ser los perlados
mayores pues que tienen logar de los Apóstoles. E el enseñamiento é la predicacion dellos: ha de ser en dos maneras. La
una de palabras é la otra de fecho: que asi cuenta la Escritura
que fizo nuestro Señor Jesucristo; comenzó primeramente á facer
é despues á enseñar... » Recomendamos la atenta lectura de esta
y las seis siguientes leyes relativas á la predicacion de los obispos;
en las cuales se da curiosas é importantes reglas y máximas, para
el fructuoso cumplimiento de este ministerio.

<sup>(3)</sup> Concilio de Tolosa, año 1590, c. 5.

omnes corum ecclesias perlustrare, et in eis conciones habere: eos tamen hortatur hæc Synodus ut apostolorum exemplo, populum sæpius per litteras invisant et consolentur, idque potissimum iis temporibus, quibus anniversaria redemptionis nostræ mysteria celebrantur.

El obispo no podrá llenar cual conviene estos y otros sagrados deberes de su ministerio, si no posee aventajada intruccion en las ciencias sagradas: amplectantem eum qui secundum doctrinam est fidelem sermonem, ut potens sit exhortari in doctrina sana et eos qui contradicum arguere. Por eso es, que el Concilio de Trento exige en el que haya de ser electo obispo, que sea doctor, maestro ó licenciado en teología ó en derecho canónico, ó que al menos conste por testimonio auténtico de alguna universidad aprobada, que es suficientemente idóneo para enseñar á otros (1). El unánime sufragio de los padres de la Iglesia, requiere, principalmente en el obispo, la ciencia de la Escritura y sagrados cánones (2).

3. Al obispo corresponde tambien el cuidado en la administracion de los sacramentos. Consta empero, que no son obligados á administrarlos por sí mismos, sino en caso de necesidad, y faltando otros sacerdotes; siendo los párrocos los inmediatos ministros á quienes incumbe por propio oficio dicha administracion; y á los obispos el vigilar el fiel cumplimiento de aquellos. Santo Tomás dice á este propósito (3): In ædificio spirituali... quasi principales artifices sunt episcopi, qui imperant et disponent qualiter prædicti (los párrocos) suum officium exequi debeant, propter quod et episcopi, id est, superintendentes dicuntur. Unde Apostolus de se dicit: Non misit me Christus baptizare

<sup>(1)</sup> Sess. 23, de Reformat., cap. 2. — (2) Véase á Barbosa, de Officio et potest. episcopi, tom. I, p. 98.

<sup>(3)</sup> Quæstiones quodlibeticæ 1, art 7.

sed evangelizare quamvis baptismus set opus maxime conformis saluti animarum... In aliquo tamen casu, necessitate imminente, deberent episcopi particulariter intendere saluti animarum.

En cuanto al sacramento de la confirmacion definió el Tridentino como dogma de fé (1), que el obispo es su ministro ordinario; y si bien es verdad, que los sumos pontífices en uso de la plenitud de su poder, permiten á veces que los simples presbíteros puedan administrarle en ciertas regiones remotas con el crisma consagrado por el obispo, ese permiso ó dispensa solo tiene lugar, no habiendo absolutamente recurso al obispo.

Es, pues, obligado el obispo á administrar este sacramento con la debida frecuencia, de manera que, en sentir de Barbosa (2), pecaria gravemente, si multo tempore (son sus palabras) negligenter omitteret confirmare. Y Collet añade, que son reos de grave culpa los obispos, que á lo menos dentro del septenio y con mas frecuencia, quando speciales causæ id requirunt, no visitan su diócesis para cumplir con esta parte de su oficio (3). Observa sin embargo S. Ligorio, que con justa causa podrian diferir por tres ó mas años el cumplimiento de ese deber; y que verosimilmente no estan obligados á ir á administrar este sacramento al enfermo que le pide, porque les excusa la incomodidad, y tal es la comun práctica (4).

Corresponde tambien al obispo la exclusiva administracion del sacramento del orden; pero de ella se hablará en su lugar respectivo.

4. Es otro de los deberes del obispo la frecuente ce-

<sup>(1)</sup> Si quis dixerit sanctæ confirmationis ordinarium ministrum non esse solum episcopum, sed quemois simplicem sacordotem, anathema sit. Conc. Trid. sess. 7, can. 3.

<sup>(2)</sup> Barbosa, de Officio et potest. episcopi, p. 3, alleg. 30. — (3) Collet, de Confirmatione, cap. 8, conclus. 3. — (4) S. Ligorio, Teología moral, lib. 6, n. 175.

lebracion del sacrificio de la misa. En orden á esta obligacion debe decirse que solo es de precepto cuando es necesaria ut suo muneri satisfaciat; si bien es saludable consejo de los sagrados cánones, que el obispo celebre ú oiga la misa diariamente; y esta es la causa del ámplio privilegio de altar portátil, del cual, segun declaró Benedicto XIV (1), pueden usar sin ninguna restriccion, ad propriam commeditatem in domibus etiam laicis, et etiam extra propriam diœcesim, in quibus occasione visitationis, vel itineris hospitio, recipiuntur vel moram faciunt, non secus ac in propria domo.

El ceremonial de los obispos (2) les prescribe celebren de pontifical el dia de Pascua, sino es que se hallen legítimamente impedidos; y les recomienda lo mismo en las festividades de Natividad, Epifania, Asencion, Pentecostes, S. Pedro y S. Pablo, Asuncion de nuestra Señora, Todos Santos, Dedicacion de la iglesia catedral, y el santo patron de la ciudad; ó que al menos la hagan celebrar esos dias, en su presencia, con rito solemne.

5. Con mucha razon se numera el cuidado paternal de los pobres, entre los oficios del cargo pastoral, que tiene por objeto la salud de las almas; pues que nada hay mas á propósito para hacerse amar y captarse los ánimos, y que alegres se presten á la obediencia y práctica de la doctrina que se les enseña, como los actos de misericordia y caridad para con los pobres y personas miserables. Innumerables son los cánones recopilados por Graciano (3), que recomiendan á los

<sup>(1)</sup> En su breve dirigido á los obispos de Polonia, t. III de su Bulario.

<sup>(2)</sup> Ceremoniale episcoporum, lib. 2, cap. 29, donde añade tambien que á mas de los dias expresados puede el obispo celebrar con la misma solemnidad, quotiescumque ei placuerit.

<sup>(3)</sup> Véase las dist. 83, 84 y 85.

obispos la limosna, hospitalidad y beneficencia; y puede verse en los canonistas y especialmente en Barbosa (1), los fundamentos y extension de esa obligacion, el discernimiento y oportunidad con que debe cumplirse, y otros interesantes pormenores relativos á esta materia (2).

5. — La jurisdiccion de los obispos en el fuero externo entraña todo lo concerniente á la administracion general de la diócesis, en cuanto es un cuerpo moral, una sociedad perfecta. A la jurisdiccion voluntaria de que ahora vamos á ocuparnos, pertenece la ordenacion y el gobierno de los clérigos, la colacion de oficios y aprobacion para las sagradas funciones, la potestad para absolver de censuras y otras penas, la de expedir leyes y preceptos en materia eclesiástica, y en fin, las dispensas. Nos reservamos tratar de lo relativo á la jurisdiccion contenciosa, en el libro cuarto.

La mayor parte de los objetos relativos á la primera, los comprende este artículo, en que se va á tratar de la jurisdiccion del obispo respecto de los clérigos, y de los fieles de su diócesis en general.

Toda persona que por la recepcion de órdenes es numerada entre los ministros de una iglesia, queda ligada al propio obispo con el vínculo de la obediencia, especialmente si posee en la diócesis algun beneficio ú oficio eclesiástico: ilusoria seria sin esta dependencia, la jurisdiccion del obispo en sus súbditos. Menester es empero distinguir la obediencia de los clé-

(1) de Officio et potest. episcopi, p. 1, tit. 11.

<sup>(2)</sup> El provincial Limense I de Santo Toribio (actione 3, cap. 1) entre otras virtudes que altamente recomienda à los obispos, quiere que sean pauperum patres. Merece tambien mencionarse la ley 40, tit. 5, part. 1; que encarecidamente encarga à los Perlados, la hospitalidad y misericordia con los pobres; pero quiere se cumpla esa obligacion con el debido discernimiento y prudencia.

rigos, de la de los simples fleles, y de la que es propia. de les regulares respectó de sus superiores. Los fleles son obligados á la obediencia en lo respectivo á la consecucion de su eterna salud. Los regulares deben obedecer á sus superiores, en cuanto á adquirir la perfeccion del estado que abrazaron: v por tanto en. todo lo relativo á la vida monástica, á la observancia de la regla, y el fin especial del propio instituto. Los clérigos que, por la ordenacion se consagraron al altar y al ministerio eclesiástico, deben al obispo especial obseguio, en lo concerniente al gobierno de la iglesia, oficios eclesiásticos, etc.: y esta obediencia y reverencia prometen solemnemente en la recepcion del presbiterado, segun la antiquisima costumbre de la Iglesia (1). Mas esta promesa es harto diferente de la que entraña el voto de obediencia de los religiosos, pues que ella no es voto sino una simple profesion de la sumision debida al. obispo, conforme al derecho divino y reglas canónicas, semejante á la promesa de obediencia que los obispos hace al romano Pontifice (2).

Comprende la obediencia clerical todos los objetos à que se extiende la jurisdiccion del obispo; y en especial tiene el efecto de que el clérigo no pueda dejar el servicio de la Iglesia à que fué asignado, en la ordenacion, sin licencia del obispo ordenante; y que obtenida esta, permanezca sometido à la autoridad del obispo, à quien él propio trasmitió sus derechos; pues que segun las leyes de la Iglesia, renovadas por el

<sup>(1)</sup> Observa Benedicto XIV, en el breve Ex que de que se hablará mas adelante, que la costumbre de exigir la promesa de obediencia y reverencia en la recepcion del presbiterado, tiene mas de mil años de fecha, segun se deduce de los autiguos rituales, que la prescriben y ponen la fórmula de ella.

<sup>(2) «</sup> E ha poder (el obispo) sobre los clérigos de su obispado, en lo temporal é en lo espiritual : e sobre los legos en las cosas espirituales... » Ley 16, tit. 5, part 1.

Tridentino (1), no debiendo el obispo ordenar sino los que creyere necesarios ó útiles al servicio, debe asignarlos al tiempo de la ordenacion, á la iglesia ó lugar pio por cuya necesidad ó utilidad los ordena, ubi suis fungantur muneribus nec incertis vagentur sedibus; y prohibir con arreglo al citado decreto del Tridentino, el ejercicio del ministerio sagrado, al que inconsulto episcopo, abandona la iglesia ó lugar pio á que fué asignado.

Lo dicho se entiende hablando en general, pues que, segun los canonistas, hay ciertos casos en los cuales el ya ordenado in sacris podria recibir de otro obispo los órdenes que le faltan; v. g. si obtuviese sin fraude, domicilio perpétuo ó beneficio eclesiástico en otra diócesis distinta: materia que se discutirá cuando se trate en el lugar correspondiente, del obispo propio en cuanto á la colacion de órdenes. Opinan tambien algunos, que el obispo no puede negar su consentimiento al clérigo que lo solicita, para aceptar un beneficio en agena diócesis: si bien no debe entenderse esto de manera que le sea lícito separarse contra la voluntad del obispo; porque procediendo de ese modo, á mas de violarse las disposiciones canónicas, se inferiria graves perjuicios á las iglesias (2).

Mas poderoso es el vínculo que liga al clérigo que obtiene en la diócesis un beneficio ú oficio eclesiástico; pues no puede dimitir el uno ni el otro, sin el consentimiento y aceptacion del obispo: Universis personis tui episcopatus sub districtione prohibeas, ne ecclesias tuæ diæcesis ad ordinationem tuam pertinentes absque assensu tuo intrare audeant aut detinere, aut te dimittere inconsulto. Asi se expresa el capítulo canónico admonet (3); y esta disposicion se extiende á

(3) Cap. Admonet 4, de Renunt.

<sup>(1)</sup> Sess. 23, de Reformal., cap. 16. — (2) Véase á Barbosa, de Officio et polest. episcopi, leco supra citato.

## DERECHO CANÓNICO.

todos los beneficios y oficios eclesiásticos, aun amovibles. El obispo no podria en verdad precaver graves males con respecto á la salud eterna de las almas, si á cada cual se permitiera arrojar á su arbitrio, la carga que pesa sobre sus hombros.

¿ Puede un eclesiástico beneficiado, un párroco, un canónigo, etc., entrar en religion sin el consentimiento del obispo? Trató luminosamente esta cuestion el sábio Benedicto XIV, en el breve Ex quo, dirigido al cardenal Quirino obispo de Brescia. En dicho breve sienta: 1º que el presbítero empleado en un beneficio ó ministerio eclesiástico, debe consultar y exponer al obispo las razones que le inducen á tomar tal resolucion, para que este pueda proveer oportunamente lo conveniente con respecto al ministerio ú oficio que aquel sirve; 2º que denegado el permiso, puede ese eclesiástico entrar en religion; y á este propósito aduce el sábio pontífice, no solo multitud de cánones, y señaladamente el capítulo Duæ sunt (1), en el que Urbano II declara expresamente que el clérigo, etiam contradicente episcopo, puede entrar en religion; pero tambien la autoridade los teólogos, y en especial la de santo Tomas que enseña lo mismo (2); 3º que, segun las prescripciones del derecho canónico (3), el beneficio no vaca por el solo ingreso en religion, mientras no, se verifique la profesion debiendo entretanto el obispo proveer lo conveniente con respecto al servicio del beneficio curado, á la manera que lo hace cuando algun impedimento embaraza al párroco el ejercicio de la cura de almas; y aun añade, que si el clérigo hiciese dimision del beneficio al entrar en religion ó durante el noviciado, no podria el obispo pro-

<sup>(1)</sup> Cap. Dua sunt 2, causa 19, qu. 2.

<sup>(2)</sup> En la suma, p. 1, qu. 189, art. 7.

<sup>(3)</sup> Cap. Beneficium 4, de Regularibue, in 6.

veerlo en otro hasta que tenga lugar la profesion religiosa del renunciante. Observa sin embargo Benedicto XIV, con la autoridad de Inocencio IV, que el obispo tendria el derecho de reclamar al clérigo secular que hubiera entrado en religion sin su consentimiento, si como dice Inocencio, ex transitu suo prima ecclesia gravem sustineat jacturam: pero añade, que tal derecho se haria valer con dificultad; porque si se trataba de canongías, ú otro beneficio sin cura de almas, no existiria el grave perjuicio de que habla Inocencio; y si de un beneficio parroquial, no pudiéndose negar que este cargo es menos seguro para la salvacion, con esta sola excepcion se defenderia en juicio el párroco religiosæ vitæ cupidus, contra el obispo que pretendiera volverle á la cura de almas (1).

Dúdase si puede el obispo obligar al clérigo á recibir los sagrados órdenes ó á desempeñar la cura de almas? En cuanto á la recepcion de órdenes, constante es en el derecho canónico, que el que posee beneficio, que requiere órden sacro, puede ser compelido á recibir este, hasta destituirle de aquel si fuere contumaz. Así en cuanto á los párrocos está mandado, que no recibiendo el presbiterado dentro del año siguiente á la posesion del beneficio, queden ipso jure privados de él (2); y con relacion á los canónigos de iglesias catedrales, si en el mismo período no reciben el órden sacro respectivo, que despues de amonestados, se proceda contra ellos hasta la destitucion (3).

<sup>(1)</sup> Hé aquí el texto de la ley 10, tit. 7, part. 1, relativo al ingreso en religion del clérigo secular: « Mudarse queriendo algun » clérigo de su eglesia seglar, para fazer vida en otra que fuese » de religion, bien lo puede fazer: mas primeramente lo debe de- » mandar á su obispo que gelo otorgue ó al otro perlado menor si

<sup>»</sup> lo oviese en aquel logar, é si non gelo otorgare, bien lo puede » fazer por si » — (2) Cap. 14, de Elect. in 6.

<sup>(3)</sup> Cap. 22, eod tit. in 6; et cap. Abbates 1, de ætate et qualitate Præficiendorum.

Los clérigos de menores, no obligados por el beneficio, no pueden ser compelidos á recibir órden sacro. tanto porque son libres para volver al estado secular. como por la gravedad de las obligaciones anexas á los sagrados órdenes: obligaciones que por tanto deben asumirse con plena espontaneidad. Sin embargo, en América, débese tener presente à este respecto, la disposicion de la ley 10, tit. 10, lib. 1. Nov. Rec. que prescribe la estricta observancia del artículo 9 del Concordato celebrado en 1737, con la santidad de Clemente XII, y del breve Pro singulari fide confirmatorio del concordato, dirigido en el mismo año á los arzobispos y obispos de los dominios de España; en el cual dispone S. S. : « que todos los clérigos que no » fueren beneficiados, ó que aunque lo sean, sus ca-» pellanias ó beneficios no excedieren de la tercera » parte de la congrua tasada por el Sínodo para el pa-» trimonio eclesiástico, luego que cumplan la edad pre-» venida por el santo concilio de Trento, para recibir » los órdenes sagrados, sean obligados á recibirlos; y » que no haciéndolo por su culpa ó negligencia, los » obispos, precediendo las advertencias necesarias, les » señalen un término fijo para que lo ejecuten sin » exceder de un año; y que si pasado este tiempo, por » la misma culpa ó negligencia no lo hicieren, en tal » caso no gocen exencion alguna de los impuestos v » oficios públicos. »

Los clérigos ya constituidos en órden sacro, pueden ser obligados por el obispo, á recibir el diaconado ó presbiterado; pero solo interviniendo evidente necesidad de la Iglesia, y con tal que sean conocidamente idóneos (1).

<sup>(1)</sup> Véase sobre este punto á Benedicto XIV, de Synodo diæces, lib. 12, cap. 4, n. 7. Dignas son tambien de leerse las leyes 30 y 31, tit. 6, part. 1, las cuales ambas de conformidad con el derecho de las decretales, explican los casos y penas con que se puede compe-

Si se habla de la cura de almas y funciones pastorales, aunque es cierto que el obispo no puede de ordinario obligar á la aceptacion de esos cargos, sino á los que deben servirlos en razon del título de su ordenacion. Con todo puede ser tal y tan grave la urgencia, que la caridad obligue estrechamente à los sagrados ministros, á socorrer las necesidades espirituales de los fieles, ó el bien comun exija imperiosamente que alguno de ellos acepte el cargo pastoral; y en tales circunstancias, no es dudable que el obispo puede imponerles la obligacion de la aceptacion (1). Aun hablando del obispado, cargo tanto mas grave y peligroso, dice santo Tomás, que el resistir tenazmente la aceptacion exigida por el superior, est peccatum charitati et humilitati repugnans: v es bello, á este respecto, el pasage de S. Agustin (2): Si quam operam vestram mater Ecclesia desideraverit, nec elatione avida suscipiatis, nec blandiente desidia respuatis, nec vestrum otium necessitatibus Ecclesiæ præponatis, cui parturienti si nulli boni ministrari vellent quomodo nasceremini non inveniretis. Advierte empero santo Tomás, en el lugar citado, que si aquel á quien se manda admitir el oficio de la prelacia, sentit in se aliquid propter quod ipsi non liceat prælationem accipere, no es obligado en tal caso á obedecer.

En cuanto á otras funciones sagradas, todos los sacerdotes prescindiendo de oficio ó beneficio, y de cual-

ler los clérigos á la recepcion de los sagrados órdenes, y al propio tiempo aducen las excepciones ó excusas que estos pueden hacer valer en su favor.

<sup>(1)</sup> Hace á este propósito la ley 3, tit. 12, lib. 1 de Indias cuyo texto dice: « Queriendo algunos prelados apremiar á los clérigos » por censuras á que vayan á servir doctrinas, si acudieren por

<sup>»</sup> via de agravio á nuestras audiencias, les mandamos que en los

<sup>»</sup> negocios de esta calidad provean de manera, que los Indios no

<sup>»</sup> carezcan de la doctrina necesaria.»

<sup>(2)</sup> Epistola 48, ad Eudoxium.

quiera otra obligacion, en fuerza del carácter sacerdotal, están obligados á celebrar el sacrificio, al menos algunas veces al año, como se dirá en su lugar. El Tridentino prescribe al obispo lo siguiente: Curet episcopus ut sacerdotes saltem diebus solemnibus et dominicis celebrent; si autem curam habuerint animarum, tam frequenter ut suo muneri satisfaciant (1).

En América, con relacion á esta y otras funciones sagradas, se han de consultar las disposiciones de los concilios provinciales y sínodos diocesanos, cuya observancia incumbe á los obispos vigilar. Hé aquí algunas de esas disposiciones. El provincial Mejicano 111(2) manda, que todos los presbíteros celebren, en los domingos y fiestas mas solemnes, el dia de ánimas, y en la cuaresma diariamente; y que en todo tiempo se confiesen, á lo menos, cada ocho dias. En cuanto á los diáconos y subdiáconos, les prescribe in virtute sanctæ obedientiæ, que se confiesen v comulguen en la misa solemne, al menos en los dias de la Natividad del Señor, Resurreccion, Pentecostes, Corpus, Asuncion de nuestra Señora, S. Pedro y San Pablo, Todos Santos, y en las domínicas primeras de Adviento y Cuaresma. El Limense III, primero de Santo Toribio, manda (3), que todos los clérigos aunque solo sean de primera tonsura y no tengan empleo en la Iglesia, concurran todos los domingos y dias festivos á la Iglesia catedral, ó á la parroquia que les asigne el obispo, á las horas, vísperas y misa solemne, y que los negligentes arbitrio episcopi puniantur. Ordena asi mismo (4), que todos los sábados se cante la Salve en

<sup>(1)</sup> Sess. 23, cap. 14 de reformatione. — (2) Lib. 3, tit. 5, pág. 188.

<sup>— (3)</sup> Actione 3, cap. 23. El Sínodo de Santiago por el Señor Carrasco, cap. 2. Constit. 1, manda observar esta disposicion del Limense.

<sup>(4)</sup> Loco citato cap. 21; y el citado Sínodo de Santiago, cap. 2, const. 2.

las iglesies catedrales y parroquiales; que todos los clérigos aunque solo sean tonsurados, asistan con sobrepelliz, á este acto religioso; y que el obispo castigue con pena arbitraria á los inasistentes.

De la dependencia que tienen los clérigos del obispo en órden al ejercicio de cualquier especie de jurisdiccion ordinaria ó delegada, correspondiente á determinados oficios ó ministerios, se tratará en los lugares respectivos.

Resta que digamos algo acerca de las prescripciones del derecho, relativas al clérigo extraño ó de agena diócesis, Es fuera de duda, que al Ordinario del lugar corresponde otorgar la licencia ó permiso necesario, para que el clérigo extraño pueda ejercer su respectivo ministerio: permiso que segun ordena el Tridentino (1), no se debe conceder al clérigo peregrino que no exhiba letras comendaticias de su Ordinario. Y aunque la voz peregrinus, y las otras vago et ignoto de que mas adelante usa el Concilio cuando dice: Singuli in suis diæcesibus interdicant ne cui vago et ignoto sacerdoti missas celebrare liceat (2), parece insinuar claramente ciertas cualidades atendibles en los clérigos de agena diócesis; con todo si se advierte que el objeto de esa disposicion, es por una parte, el respecto debido á los derechos del obispo ageno, sin cuya venia ningun súbdito suvo debe salir de la diócesis, y por otra parte, que ese clérigo puede estar suspenso, entredicho ó excomulgado, se verá que ella es aplicable, -sin distincion, á todo clérigo extraño. Y para omitir en comprobacion de lo que decimos otras disposiciones canónicas que seria fácil aducir, meditese solamente la generalidad con que se expresa á este respeeto, el concilio provincial Limense III (3): Gra-

<sup>(1)</sup> Sess. 18, de reformat., cap. 16 — (2) Sess. 22, decreto de observandis in missa.

<sup>(3)</sup> Actione 3, cap. 9.

vissime veterum Patrum instituta sanxerunt, ne clerici sine legitima facultate, vel a sua diœcesi recederent, vel in aliena reciperentur.... præcipit igitur omnino sancta Synodus sub pæna pecuniaria arbitrio Episcopi, ut nullus clericus ex una diœcesi in aliam come et sine litteris dimissoriis, nullus quoque sub eadem pæna Vicarius, aut Provisor aut Judex ecclesiasticus aliter admittat quemquam etiam ad missam celebrandam (1).

Haremos todavía sobre este asunto dos observaciones importantes: 1ª que, segun las prescripciones canónicas citadas, no basta exigir al clérigo de agena diócesis el testimonio ó fé de órdenes, sino que debe este presentar ademas, la licencia ó letras comendaticias de su obispo; 2ª que con arreglo á la bula Quam grave de Benedicto XIV, aunque el Diocesano no debe examinar las licencias de los regulares, que celebran en las iglesias de sus respectivas órdenes, correspondiendo ese cuidado á los superiores regulares; si quis tamen (palabras de la bula) sæcularis sacerdos in ecclesiis regularium missam celebrare velit, hic etiam debet litteras ex proprio episcopo obtentas, exhibere episcopo, in cujus diæcesi sacrum facere vult (2).

- (1) El Sínodo de Santiago por el Señor Carrasco constit. 10, cap. 3 prescribe lo siguiente: « Está severamente prohibido por los » concilios y sagrados cánones anden ausentes de sus obispados » los clérigos sin licencia por escrito de sus prelados.... Y así man» damos bajo pena de excomunion mayor, que todos los clérigos
- » de otros obispados, que al presente se hallaren en este, mani-
- » fiesten ante Nos las letras de sus licencias dentro de quince dias...
- y en adelante á ninguno se concederá el permiso de celebrar,
  no mostrando licencia bastante, y por el tiempo señalado en ella,
- » y cumplido se volverá á su obispado bajo de suspension. »
- (2) En cuanto á la obligacion que tiene el clérigo de obtener la licencia del prelado para separarse de la diócesis á que pertenece, es conforme al derecho canónico la disposicion de la ley 35, tit 6, part. 1 : « Desamparar non deben los clérigos sus eglesias en que » han de dezir las horas é servir á Dios rogándole por los pueblos

Aun respecto del obispo extraño, hé aguí lo que dispone el Concilio de Trento (1): Nulli episcopo liceat, cuiusvis privilegii prætextu, pontificalia in alterius diæcesi exercere, nisi de ordinarii loci expressa licentia, et in personas eidem ordinario subjectas tantum, si secus factum fuerit, Episcopus ab exercicio pontificalium, et sic ordinati ab executione ordinum sint ipso jure suspensi. Débese notar, empero, para la debida inteligencia de este precepto canónico, que son dos cosas harto diferente, ejercer el pontifical, y celebrar de pontifical, ó con ornamentos pontificales. Ejercer el pontifical, dice Villarroel (2), « es hacer órdenes, consagrar cálices, patenas y aras, bendecir corporales y ornamentos sagrados, y en conclusion, todo cuanto emana del órden episcopal. » Celebrar de pontifical es segun el mismo, « celebrar solemnemente con

» que les son encomendados.... Mas si se quisieren mudar á Egle-» sia de otro obispado, para poderlo fazer, han menester que gelo » otorgue su obispo, é aun el perlado menor á quien obedece si » lo oviere. » Terminante es tambien la disposicion de la lev 10. tit. 7, lib. 1, de Indias que dice : « Rogamos y encargamos á los » prelados que no consientan en sus obispados á ningun clérigo » que hubiere residido en otro de aquellas provincias, si no llevare » licencia, dimisorias y aprobacion del prelado de aquella diócesis, » y á los que fueren sin estos despachos, los hagan volver á los » obispados de donde hubieren salido, y no les permitan vagar de » unos lugares en otros ni administrar los santos sacramentos. Y » mandamos á nuestros presidentes y gobernadores, que no admitan » á los beneficios á ningunos clérigos que se ausentaren de sus » obispados y fueren á otros, sin dimisorias y aprobacion, y asi » se practique la ley 15, tit. 12, de este libro, » La ley 15, á que se hace referencia manda, que habiendo residido el clérigo cuatro meses en un obispado no pueda salir de él, sin dimisorias del prelado de la residencia, y que si se ausentare de él, sin dimisorias, ningun otro prelado le permita celebrar; pero añade que se les deben conceder aquellas si no hubiere en ellos deméritos porque se les deban negar. »

(1) Sess. 6, cap. 5, de Reformat.

<sup>(2)</sup> Gobiorno eclesiástico pacífico, part. 1, cuestion 7, art. 8, n. 39.

báculo y mitra y los demas ornamentos sagrados, que para ese caso prescribe el ceremonial. » Lo primero prohibe el Tridentino al obispo ageno sin licencia del Ordinario del lugar: mas no lo segundo que por cierto, no entraña ningun ejercicio de jurisdiccion agena, ni puede perjudicar en ningun sentido, los derechos del diocesano. El citado Villarroel (part. 1, cuest. 7, art. 8) latamente explica y apoya esta doctrina en sólidos fundamentos.

¿ Puede el obispo prohibir al clérigo extrajudicialmente, por un delito oculto, el ascenso á órdenes superiores, ó suspenderle del ejercicio de los recibidos? Suscita esta cuestion Benedicto XIV (1), y sienta la afirmativa como expresamente apovada en la autoridad del Concilio de Trento (2). Aduce en seguida tres declaraciones de la sagrada congregacion del Concilio, que contiene las tres siguientes decisiones: 1ª que el obispo que, en virtud del decreto del Tridentino prohibe al clérigo, tanto el ejercicio de los sagrados órdenes, como el ascenso á otros superiores, no es obligado á manifestar la causa de la suspension ó el delito al mismo reo, sino á la silla apostólica, si el suspenso recurre á ella; 2ª que al suspenso ningun derecho de apelacion compete, pero se le permite exponer sus quejas á la silla apostólica: 3ª que si apesar de no serle permitido, interpusiere apelacion, y en virtud de ella ejerciere el ministerio ú órden de que está suspenso. incurre en la irregularidad.

' (1) De Synodo Diæcesana, lib. 12, cap. 8.

<sup>(2)</sup> Hé aqui la explícita disposicion del Tridentino en la ses. 24, cap. 1. « Ei cui ascensus ad sacros ordines a suo prælato ex quacumque causa, etiam ob crimen occultum quomodolibet, etiam extrajudicialiter fuerit interdictus, aut qui a suis ordinibus seu gradibus vel dignitatibus ecclesiasticis fuerit suspensus, nulla contra ipsius prælati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad priores ordines, gradus et dignitates sive honores restitutio suffragetur.

En órden á la jurisdiccion que al obispo corresponde en el fuero externo voluntario, respecto de todos los fieles de su diócesis, sentaremos las siguientes generales doctrinas.

1º El obispo tiene por derecho divino plena autoridad de dictar leyes ó estatutos generales que obliguen á todos los fieles de su diócesis (1). Cuáles deban ser esos estatutos, y qué potestad compete á los obispos respecto de ciertas materias eclesiásticas en particular: v. g. en órden al oficio divino, las festividades sagradas, los ayunos, la exposicion del Sacramento, las sagradas imágenes, la administracion de las cosas sagradas, etc.; se dirá tratando de cada uno de esos objetos, en los lugares correspondientes.

2º A mas de los estatutos ó preceptos comunes á todos los fieles, ó á cierta clase de personas, como los clérigos, puede el obispo intimar preceptos particulares á determinadas personas, en órden á la administracion espiritual; debiéndose observar en estos, la misma circunspeccion y prudencia que en los generales: v. g. que no sean contra el derecho comun, sino es que alguna especial necesidad de las personas ó lugares exija algun ligero desvio de las reglas acostumbradas; y que si fueren præter jus, se evite que se los pueda tildar de arbitra la severidad: si bien en lo respectivo á la disciplina eclesiástica, y en especial al arreglo de la vida clerical, los preceptos que parecen quizá nimiamente severos, tienen las mas veces á su favor gravísimas consideraciones; y por consiguiente se les debe prestar religiosa obediencia.

<sup>(1)</sup> Puédense leer entre otros capítulos, el 4, del libro 11, y el 8, del lib. 12, de la recomendable obra de Synodo Diacesana, de Benedicto XIV, en que el sabio pontífice instruye á los obispo sobre los objetos que deben tener en vista sus estatutos, decisiones de que deben abstenerse, y extremos de cualquier especie que, en ellos, deben cuidadosamente evitar, etc.

3º El obispo puede fulminar censuras y otras penas eclesiásticas para hacer efectiva la observancia de sus estatutos generales ó preceptos particulares; pues que, como decia el apóstol, in promptu habet ulcisci omnem inobedientiam; y por otra parte, inútil seria el poder de mandar, sin los medios necesarios para refrenar á los contumaces y obligarlos ó la obediencia. De aquí el constante antiquísimo uso, de intimar la observancia de ciertos estatutos de grave importancia con la imposicion de censuras, tanto ferendæ como latæ sententiæ.

4º Al poder de que se acaba de hablar, se refiere la práctica de los Monitorios, que son los preceptos impuestos por el obispo, bajo conminacion de censuras, con el objeto de que se denuncie al autor del hurto ú otro grave delito, ó que el ejecutor resarza la injuria ó daño inferido. Gran prudencia y sobriedad requiere sin embargo el Tridentino, en la fulminacion de la excomunion, como se ve en aquellas palabras (1): Quamvis excomunicationis gladius nervus sit ecclesiastica disciplina, sobrie tamen et magna cum circunspectione exercendus est, cum experientia doceat, si temere aut levibus ex causis incutiatur, magis contemni quam formidari, el perniciem potius parere quam salutem (2).

(1) Sess. 23, cap. 3, de Reformat.

<sup>(2)</sup> La ley 9, tit. 8, lib. 1, Nov. Rec. de conformidad con la disposicion del artículo 10, del concordato de 1737, celebrado con Clemente XII, dice: « No debiéndose usar de las censuras sino es » in subsidium, conforme á la disposicion de los cánones sagrados, » y al tenor de lo que está mandado por el santo concilio de Trento » en la ses. 23, de Regul. cap. 3, se encargará á los Ordinarios » que observen la dicha disposicion conciliar y canónica, y no » solo que las usen con toda la moderacion debida, sino tambien » que se abstengan de fulminarlas, siempre que con los remedios » ordinarios de la ejecucion real ó personal se pueda ocurrir á la s necesidad de imponerlas; y que solamente se valgan de ellas,

Pero de esto y lo demas relativo á censuras nos ocuparemos en el Tratado de ellas.

Trataráse tambien en sus respectivos lugares de lo concerniente á remisiones é indulgencias, absoluciones de casos y censuras reservadas, dispensas en los votos y juramentos, y otras facultades que compete á los obispos en el fuero externo.

6.—La visita episcopal tiene por objeto, la averiguacion, correccion y reforma de todos los defectos y excesos, que puedan tener lugar en las personas ó cosas eclesiásticas (1).

Los obispos son obligados con arreglo al decreto del Tridentino (2), á visitar sus diócesis personalmente; y estando legítimamente impedidos, por su vicario general ú otra persona: visita que deben hacer todos los años; y solo siendo la diócesis muy lata, se les permite que la terminen y completen por sí ó por sus visitadores, en el periodo de dos años. El Limense III (3), amonesta encarecidamente á los obispos, practiquen por sí mismos la visita; y les previene, que si se hallaren obligados á nombrar visitadores á causa de la excesiva latitud de sus diócesis, sollicite videant ut non nisi viris integris, spectatæ probitatis atque idoneis visitationem commitant (4).

La ley, 5, tit. 8, lib. 1. Nov. Rec. recomienda con

(1) Véase el decreto del Tridentino, ses. 24, cap. 3, de Re-

format.

(2) El Tridentino en el lugar citado.

(3) Actione 3, cap. 1.

<sup>»</sup> cuando no se pueda proceder á alguna de dichas ejecuciones » contra los reos, y estos se mostraren contumaces en obedecer » los decretos de los jueces eclesiásticos.» Esto mismo recomienda Clemente XII en su breve de 14 de diciembre del mismo año, dirigido á los arzobispos y obispos de los dominios de España para el cumplimiento del Concordato.

<sup>(4)</sup> El Mejicano III, manda se observe el decreto del Tridentino acerca de la visita anual ó bienal, y en cuanto a los visitadores dispone lo mismo que el Limense citado.

graves palabras á los arzobispos y obispos la observancia del decreto del Tridentino, en órden á la visita de sus diócesis. Y la ley 147, tít. 15, lib. 2. Rec. de Indias dice textualmente: « Nuestros vireyes junta- » mente con las audiencias en que presidieren pue- » dan dar provisiones de ruego y encargo, para que » los prelados de sus distritos visiten sus obispados, y » se hallen en los concilios. »

La visita de los obispos en cuanto á las personas, se extiende no solo al clero secular en general, á los cabildos de las iglesias catedrales, á los monasterios sujetos á la jurisdiccion ordinaria, y á los regulares que sirven las parroquias ó beneficios curados; sino tambien á todos los legos sin excepcion, en órden á la enmienda y correccion de los pecados públicos y costumbres depravadas (1). En cuanto á los lugares es extensiva á las iglesias, hospitales y establecimientos pios de cualquiera especie, bajo las reglas y limitaciones establecidas por los sagrados cánones y leyes vigentes (2). Sin entrar en otros pormenores con relacion á los lugares pios y otros objetos sujetos á la visita del obispo, nos permitiremos solamente trascribir el

<sup>(1)</sup> Véase el decreto del Tridentino, cap. 4, ses. 6, de Reformat.

<sup>(2)</sup> La ley 10, tit. 8, lib. 1, Nov. Rec. contiene la respuesta dada à la representacion del obispo de Placencia sobre varios actos jurisdiccionales; en la cual con relacion à la visita de lugares pios se le dice: « Que en cuanto à visitas de Cofradias, Hospitales, obras pias y últimas voluntades, está prevenido lo conveniente en las leyes del Reino à que no perjudican las disposiciones conciliares, que en nada disminuyeron la autoridad real en lo que le pertenece; y que asi dispusiese que sus Provisores, Visitadores y Vicarios se arreglasen à las leyes sin confundir lo temporal con lo espiritual, y demas anexo al ministerio pastoral; dando cuenta al mi Consejo de cualquiera duda que le ocurra, en inteligencia de que por mis fiscales se promoverá su despacho para dejar expedita cada jurisdiccion en lo que la pertenece respectivamente.»

decreto del Tridentino (1) que dice así: Episcopi etiam tanquam Sedis Apostolicæ delegati in casibus á jure concessis omnium piarum dispositionum tam in ultimavoluntate quam intervivos sint executores, habeant jus visitandi hospitalia. Collegia quæcumque, ac confraternitates laicorum, etiam quas scholas sive quocumque alio nomine vocant: non tamen quæ sub Regum immediata protectione sunt sine eorum licentia... ac omnia quæ ad Dei cultum aut animarum salutem, seu pauperes sustentandos instituta sunt ipsi ex officio suo juxta sacrorum canonum statuta cognoscant et exequantur: non obstante quacumque consuetudine etiam immemorabili, privilegio aut statuto.

La procuracion no es otra cosa, que la moderada erogacion que los visitados son obligados á hacer, en tiempo de la visita, para el alojamiento y frugal sustento del visitador y su comitiva. Débense consultar con respecto á la procuracion las prescripciones del Tridentino (2), y otras numerosas disposiciones que latamente comentan los canonistas, sobre el título de Censibus exactionibus et procurationibus (3).

Corresponde al obispo en la visita corregir é imponer penas ligeras, ó al menos de las que no se juzgan graves en el derecho, y que se refieren mas bien á la enmienda del delincuente, que á la vindicta del delito; debiendo en la aplicacion de ellas proceder de plano, sin estrépito judicial.

Segun el derecho canónico (4), el obispo no debe,

<sup>(1)</sup> Sess. 22, cap. 8, de Reformat. — (2) Sess. 24, de Reformat. cap 3.

<sup>(3)</sup> Respecto de la América son importantes con relacion à la procuracion, las disposiciones del provincial Limense III, Accion 3, cap. 2 y 4; y las del Mejicano III, § 2, de Modestia in visitat one servanda, tit. 1, lib. 3. Débense consultar tambien la ley 4, tit. 8, lib. 1, Nov. Rec. y las 26 y 29, tit. 7, lib. 1, Rec. de Indias.

<sup>(4)</sup> Cap. Romana 1, de censibus, n. 6.

de ordinario, ejercer en la visita actos de rigurosa jurisdiccion contenciosa, haciendo ó principiando proceso judicial, citando reos, oyendo testigos, etc. Fagnano asegura (1), que la congregacion del Concilio ha decidido repetidas veces, que el obispo no puede en la visita pronunciar sentencias, ni decretar penas ordinarias in vindictam delicti.

Los actos correccionales en la visita, no pueden ser suspendidos por ninguna apelacion, como lo decidió el Tridentino (2); pero si el obispo procede judicialmente, sus actos son sin duda apelables en ambos efectos.

En cuanto á la prolija inquisicion que en la visita debe hacerse, en órden al culto divino, personas, lugares, y otros objetos sujetos á ella, puédense consultar las fórmulas que traen los canonistas; y en América débese tener presente, el Edicto del provincial Limense de Santo Toribio (3), sobre el modo de intimar y proceder en las visitas eclesiásticas, en los obispados de la provincia Limense (4).

7. — En el artículo 7, libro 1, se sentó algunos principios generales, importantes en materia de dispensas. Vamos ahora á ocuparnos de la potestad que compete al obispo, para dispensar en las leyes de la Iglesia.

Ante todo sentaremos como inconcuso, que el obispo puede dispensar, y aun modificar y derogar las leyes ó constituciones Sinodales, siendo él, por derecho divino el único legislador, el único juez en el Sínodo diocesano; mientras los párrocos y otros presbíteros que á

<sup>(1)</sup> In cap. Dilectus de Rescriptis, n. 43 y 46.

<sup>(2)</sup> Sess. 24, de Reformat. cap. 10.

<sup>(3)</sup> Edicto 3 del Limense citado, pág 83, de la obra titulada Lima limata, etc.

<sup>(4)</sup> Con relacion á visita episcopal, débense consultar en América, las leyes 13, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 31, tit. 7, lib. 1, Rcc. de Indias.

él concurren, solo tienen el carácter de meros consejeros, cuyo voto consultivo, ni aun es necesario en rigor exigir (1).

Aunque no tenga tan ámplia potestad respecto de las leyes dictadas en el concilio provincial, en el cual ejercen los obispos el poder legislativo, y deciden en calidad de jueces; siendo por consiguiente superior la autoridad del Concilio, á la que cada uno de los obispos y aun el metropolitano ejercen en sus respectivas diócesis; convienen todos, sin embargo, en que, atendido el constante uso y práctica, puede dispensar con justa causa en dichas leyes.

Con respecto á las leyes universales de la Iglesia, bien sean pontificias ó conciliares, hay quienes opinan, que los obispos pueden tambien dispensar en ellas por derecho propio é innato; y que este derecho es tan esencial, que no puede ser legitimamente restringido por ninguna reserva pontificia. Esta opinion en extremo temeraria (2), fué impugnada por Pio VI, en el breve Rutulit nobis con aquellas palabras: Si episcopi sic jure proprio dispensare incipiant, quid aliud agitur nisi ut S. Sedes suo spolietur jure, quod ab antiquissimo tempore sola semper exercuit, cujusque

- (1) Pio VI, en la bula Auctorem fidei, condenó como falsa, temeraria, eversiva de la gerarquía eclesiástica, et hæresi faventem, la doctrina que enseña, que los estatutos propuestos por el obispo en el Sínodo, carecen de toda fuerza, sin la libre discusion y aprobacion del Sínodo.
- (2) Esta atrevida opinion fué defendida en el siglo pasado por muchos jurisperitos de Francia y Portugal; y el famoso José II la adoptó como principio, y la mandó poner en práctica en todo el imperio. Muchos obispos de Alemania reunidos por sus apoderados en la ciudad de Ems, en 1786, declararon que en adelante darian, por autoridad propia, las dispensas para que solian pedir autorizacion especial de la silla apostólica. Pio IV reprobó enérjicamente esas novedades, en el citado breve Retulit nobis; y declaró inválidos los matrimonios celebrados en virtud de tales dispensas.

exercendi tenuit non interruptam, sed constantem receptamque in Ecclesia possessionem. Y en verdad la legitimidad de las reservas, no solo aparece apoyada en la costumbre confirmada por el trascurso de tantos siglos, pero tambien y principalmente, en la constitucion misma de la Iglesia; pues es constante que Cristo confirió á Pedro, la universal jurisdiccion y la potestad general de ligar, que debia entrar en el fundamento de la Iglesia: potestad ámplia, que entrañaba por consiguiente, la facultad de limitar con las reservas el poder ordinario de los obispos, siempre que asi lo exigiese el bien de la Iglesia universal.

Admitidas las reservas como una legítima valla que no es licito traspasar, en cuanto á la facultad de dispensar en las demas leyes canónicas, tanto los teólogos como los canonistas están divididos en dos opiniones. La primera sostiene, que el obispo puede dispensar en su diócesis, sin ninguna restriccion, en las leyes canónicas pontificias ó conciliares, siempre que la dispensa no haya sido expresamente reservada al Sumo pontífice. La segunda niega esa facultad á los obispos, aun cuando no exista en la ley ninguna reservacion, y solo la admite existiendo delegacion expresa, general ó particular, ó interviniendo legítima costumbre.

Los patronos de la primera opinion la apoyan: 1º en el cánon Nuper (1) que dice: Quia conditor canonis absolutionem sibi specialiter non reservavit, eo ipso concessisse videtur facultatem dispensandi. Y si bien confiesan que este cánon solo habla de la absolucion de censuras; dicen que él fija un principio general extensivo á toda clase de reservas; 2º la apoyan en la plenitud de la potestad de los apóstoles, que dicen se conserva integra en sus sucesores los obispos: de manera que lo que puede el pontifice en la Iglesia univer-

<sup>(1)</sup> Can. Nuper, 29, de sontentia excomunicat.

1

sal, lo puede el obispo en su diócesis sin perjuicio, empero, de la debida sumision á aquel; y añaden que ese ámplio poder puede ser en verdad, limitado por la superior autoridad del romano Pontífice; pero que permanece integro no existiendo expresa reservacion; 3º aducen multitud de ejemplos de los primeros siglos de la Iglesia, que demuestran haber ejercido ese poder muchos sábios y santos obispos (1).

Los patronos de la segunda la prueban: 1º con la autoridad de varios textos canónicos, y especialmente citan la del capítulo Ne Romani (2), donde se dice: Attendentes quod lex superioris per inferiorem tolli non potest; 2º con el dictámen de la misma razon natural que apoya la máxima indicada, de que el inferior no debe dispensar en la ley del superior, á menos que para ello se le otorgue explícita facultad; 3º con los graves inconvenientes que nacerian del ejercicio de ese ámplio poder; pues que no acostumbrando el legislador expresar la reservacion, toda la disciplina eclesiástica quedaria á merced de cada obispo, y vendria abajo á su voluntad.

Sin tomar parte en tan grave discusion, debemos confesar, que nos place mas la segunda opinion, movidos especialmente por la respetable autoridad de Benedicto XIV; el cual, en su obra de Synodo (3) califica con Fagnano la primera, de falsa y peligrosa; apesar de no desconocer que tiene en su favor, el sufragio, plurium et non infimæ notæ doctorum.

Los sostenedores de una y otra opinion, convienen sin embargo, generalmente hablando, en que el obispo puede dispensar en las leyes generales de la Iglesia, en los siguientes casos: 1º cuando expresa ó tácitamente se concede al obispo, por el derecho, ó por delegacion

<sup>(1)</sup> Acerca de esos hechos históricos puédese ver á Tomasini, Vetus et nova disciplina, part. 2, lib. 3, cap. 27.

<sup>(2)</sup> Cap. Ne Romani, 2, de Electione. - (4) L. 9, cap. 1, n. 5, 6 y 7.

pontificia, la facultad de dispensar; y aun basta la voluntad rationabiliter presumpta del superior: porque la potestad de dispensar es favorable, aunque la dispensa sea en sí misma odiosa, teniendo por tanto lugar la regla canónica: Odia restringi, favores decet ampliari: 2º en las cosas leves ó de poco momento, tanto porque se presume ser esa la voluntad del superior, como porque in moralibus parum pro nihilo reputatur: 30 en los casos que con frecuencia ocurren, v. g. el avuno eclesiástico, la observancia de las fiestas, la recitacion de las horas canónicas y semejantes; pues ni seria posible las mas veces ocurrir al pontífice en tales casos, ni se presume ser esa su voluntad; 4º en todo caso extraordinario en que la dispensa es urgente. hay peligro en la demora, y no es fácil el recurso al superior; pues que entonces debe presumirse que la voluntad de este es, que dispense el inferior, como lo exige el suave y prudente gobierno de la Iglesia; 5º con mas razon debe presumirse esa voluntad, cuando el recurso al pontífice es moralmente imposible por causa de guerras, epidemias, ú otros impedimentos de esta clase: 6º Cuando se duda de la necesidad de impetrar la dispensa; pues que en tal caso corresponde al obispo, ó declarar que no se requiere, ó dispensar ad cautelam: bien que, segun otros, en todo caso de duda, la presuncion está por la libertad, no debiéndose juzgar ligado por la ley el que no está moralmente cierto de la existencia de ella: 7º cuando favorece al obispo la costumbre legitimamente prescripta de otorgar la dispensa; pues que una costumbre tal, confiere verdadera jurisdiccion; 8º Siempre que la ley dice, que se puede dispensar en ella, se entiende que la dispensa se comete al obispo; pues sería inútil esa fórmula, si se refiriera al pontifice que puede dispensar, sin ninguna restriccion, en todo el derecho eclesiástico.

Mas adelante se tratará de las facultades especiales de los obispos de América, para otorgar varias especies de dispensas.

8. — Atendido el derecho comun, todos los monasterios y religiosos que los habitan, lo mismo que los clérigos seculares, están sujetos á la jurisdiccion ordinaria de los obispos, en cuyas diócesis existen los monasterios ó casas religiosas. Sucesivamente, empero, fueron obteniendo los regulares, entre otros privilegios, varias exenciones de la potestad de los obispos, hasta que al fin, diferentes órdenes regulares y especialmente los Mendicantes, quedaron completamente exentas no solo de la ley diocesana sino de la ley de jurisdiccion (1); y exclusivamente sometidas á sus superiores que ejercen en los religiosos jurisdiccion cuasi episcopal.

Hay no obstante casos especiales, en que los obispos ejercen en los regulares, á pesar de su exencion, jurisdiccion ordinaria ó delegada. Ejercen la ordinaria, en los casos en que pueden proceder contra los regulares por su oficio ordinario, en virtud de ley, cánon, ó costumbre. La delegada, en aquellos en que se les faculta para proceder contra los mismos, por especial delegacion de la silla apostólica; lo que tiene lugar cuando se expresa en la ley canónica, que se les comete el conocimiento como á delegados de la silla apostólica.

Hablando en general de los casos en que cesa la

<sup>(1)</sup> Dividen los canonistas la autoridad ó derechos de los obispos, en ley de jurisdiccion y ley diocesana. La primera, dicen, consiste in dando, esto es, en aquellos actos, en que el obispo da ó confiere alguna cosa, cuales son, la colacion de órdenes ú otros sacramentos, los beneficios, consagracion de iglesias, altares, crisma, administracion de justicia, etc. La segunda consiste in recipiendo; y á ella pertenece la exaccion del catedrático, la cuarta decimal y funeral, el subsidio caritativo, etc.

al propio tiempo de viva voz ó por escrito, y fijándole término para el castigo; 4º que habiendo temor de fuga, debe el obispo mandar capturar al delincuente, y con la sumaria informacion remitirle al superior regular para el efecto expresado; 5º que el decreto del Concilio se extiende al caso, en que el delito haya sido cometido con escándalo, dentro de la iglesia del convento; mas no, si fué cometido intra claustra, aunque haya habido escándalo público (1).

Si el delincuente extra claustra fuere el superior del convento, dice Frasso con Ciarlino (2), que el obispo le debe hacer capturar, á nombre de su prelado respectivo, y dar cuanta á este, con la informacion del hecho, requiriéndole ordene á quien haya de ser consignado al reo.

3º Los regulares extra claustra degentes, pueden ser demandados ante los ordinarios, en las causas civiles de mercedes ó estipendios de los operarios, y en las de personas miserables, entendiéndose por estas, las viudas, pupilos, huérfanos, decrépitos, enfermos habituales, pobres, etc. (Conc. Trid., sess. 7, cap. 14, de Regul.).

Pero si la accion civil compete contra el superior regular, no pudiendo este ser juez en causa propia ¿ante quién se ha de entablar la demanda? El Señor Villarroel trata difusamente esta cuestion en todo el artículo 3, cuest. 6, part. 1, de su Gobierno eclesiástico pacífico; y expone la práctica adoptada, á este

<sup>(1)</sup> La ley 74, tít. 14, lib. 1, de Indias, aludiendo al decreto del Tridentino, dice : « Rogamos y encargamos á los arzobispos y

obispos que estén muy atentos á las obligaciones de su oficio,
 para que si los superiores de las religiones, habiendo sido amo-

<sup>»</sup> nestados de delitos y excesos de sus religiosos no los castigaren,

<sup>»</sup> usen en tal caso de la jurisdiccion que por derecho y santo con-

<sup>»</sup> cilio de Trento les compete con la prudencia que en tales casos

<sup>»</sup> se requiere. »

<sup>(2)</sup> De Regio Patronatu Indiarum, cap. 58, n. 17.

respecto, en el tribunal metropolitano de Lima, reducida á lo siguiente. Se entabla la demanda ante el ordinario, y admitida por este, se notifica al superior demandado, que dentro del breve término, que al efecto se le señala, nombre juez que conozca y sentencie la causa, y si trascurrido el término no se hubiere hecho el nombramiento, el ordinario prosigue conociendo en la causa hasta la sentencia definitiva. Añade que habiendo consultado al Rey sobre este asunto, se le contestó en cédula cuyo capítulo copia, siguiese el citado estilo y práctica del tribunal metropolitano.

- 4. Los religiosos que sin licencia in scriptis se separan de sus conventos, aunque sea con pretexto de ocurrir á sus superiores, pueden ser castigados por los ordinarios de los lugares como desertores de su instituto. (Conc. Trid., sess. 24, cap. 4, de Reformat.) (1).
- 5. Segun declaraciones de la sagrada congregacion, citadas por Monaceli (2), pueden ser encarcelados por el obispo los religiosos que andan por la ciudad ó lugares inmediatos, sin compañero, ó de noche, ó disfrazados, ó con vestidos indecentes; y así mismo los que públicamente llevan armas consigo.
- (1) La ley 7, tit. 27, lib. 1, Nov. Rec. de conformidad con esta disposicion del Concilio, ordena que los religiosos no salgan de sus conventos sin la obediencia y licencia in scriptis de sus superiores, en la que debe expresarse la causa y tiempo de la licencia: que en los lugares del tránsito se hospeden en los conventos de su Orden, y no habiéndolos, presenten sus licencias al vicario eclesiástico ó párroco del lugar, y las hagan saber tambien á las justicias respectivas: que espirado el tiempo de las licencias les ordenen los vicarios ó párrocos volver á sus claustros: y en caso de resistencia auxilien los Alcaldes las providencias del eclesiástico; y que en fin no llevando las licencias dichas; ó habiendo sospecha de que no es religioso, se le retenga dando cuenta sin dilación.

<sup>(2)</sup> Tom. II, form. 20, n. 3.

- 6. Clemente VIII, en la constitucion *Cum sæpe* (año de 1625), mandó, que en adelante ningun convento se admitiese que no contase con fondos suficientes, provenientes de réditos ó limosnas, para el alimento y cómoda sustentacion de doce religiosos; y que los que sin ese requisito se fundasen, ó no estuviesen actualmente habitados por doce religiosos, quedasen sujetos á la *omnímoda jurisdiccion del ordinario*. Advierte, sin embargo, Frasso, que esta constitucion no se ha observado en América (1).
- 7. Es prohibido fundar monasterios de varones ó mugeres, sin la expresa licencia del obispo en cuya diócesis se han de fundar (Conc. Trid., sess. 25, cap. 4, de Regul.)

En cuanto á esta disposicion, débense ademas consultar las posteriores constituciones de Gregorio XV, Urbano VIII, é Inocencio X, y diferentes declaraciones de la congregacion del concilio que trae Ferraris (2). De ellas resulta, que para la fundacion de conventos de uno y otro sexo, á mas de la licencia del obispo y de la silla apostólica, se requiere el consentimiento del párroco del lugar, y de los superiores de otros conventos situados dentro de la distancia de cuatro millas. Débense así mismo observar las leyes vigentes á este respecto (3).

8. Los regulares son obligados, mandándolo el obispo, á publicar en sus iglesias y observar, no solo las censuras emanadas de la silla apostólica, sino tam-

<sup>(1)</sup> De Regio patronatu Indiarum tom. II, cap. 58, n. 32. — (2) Verbo Conventus, art. 1.

<sup>(3)</sup> La ley 1, tit. 3, lib. 1, de Indias mandaba que para la construccion de todo convento ú hospicio á mas de la licencia del diocesano y del virey, presidente ó gobernador, se obtuviera la del Supremo Consejo de Indias; y que todo convento construido ó empezado á construir, sin esos requisitos, se hiciera demoler; entendiéndose lo mismo de los monasterios de monjas.

bien las fulminadas por el obispo (Conc. Trid., sess. 25, cap. 12, de Regul.) (1).

- 9. Son tambien obligados á guardar los dias festivos que el obispo instituye y manda observar en su diócesis. (Conc. Trid. cit. cap. 12 de Regul.)
- 10. Pueden ser obligados por el obispo, á publicar en sus iglesias, en la misa conventual de los domingos, los ayunos eclesiásticos y dias festivos, para que los fieles no violen por ignorancia esos preceptos. (Congregatio episcop. et regul. apud Barbosa de Officio et potest. episcopi, 2. part. alleg. 24. n, 21.)
- 11. Los regulares están obligados á concurrir á las públicas procesiones, y pueden ser compelidos á ello por el obispo, salvo los que viven perpetuamente en estricta observancia y clausura. (Conc. Trid. loco cit.)

Nótese, empero, que estan exentos de esa obligacion, y no pueden ser compelidos por el obispo, los regulares que distan de la ciudad media milla italiana, segun decision de Gregorio XIII citada por Fagnano (2).

- 12. Al obispo corresponde componer y decidir omni amota apellatione, todas las cuestiones sobre precedencia que se susciten en las procesiones y exequias de difuntos. (Conc. Trid. sess. 2. cap. 13 de Regul.)
- 13. Los regulares no pueden hacer procesiones sin licencia del ordinario ó del párroco, sino dentro de los claustros, ó al rededor de los muros de la iglesia, como consta de numerosas decisiones, que pueden

<sup>(1)</sup> En cuanto á la publicacion de censuras, la ley 45, tit. 7, lib.

de Indias dice : « Encargamos á los provinciales, priores, guar dianes, vicarios, y otros religiosos de los monasterios de nues-

ras Indias, que cuando los prelados diocesanos ú otros ministros

<sup>»</sup> les dieren algunas cartas y censuras para que lean y publiquen,

las hagan leer y publicar en sus monasterios, para que cesen tales pecados. En que será nuestro Señor servido y los religiosos cumpliran su obligacion.

<sup>(2)</sup> Fagnano in citato cap. Grave, n. 68.

verse citadas en Ferraris (verbo processiones). Exceptúanse de esta regla, la procesion de Corpus que segun la bula Interdum de Gregorio XIII, puede hacerse sin esa restriccion en cualquier dia de la infraoctava de dicha festividad; y la del Rosario que, por especial privilegio, pueden hacerla extra claustra los religiosos del órden de predicadores, sin necesidad de licencia del ordinario ó del párroco, como puede verse en Barbosa, Ferraris, y otros.

- 14. Los regulares nombrados albaceas ó ejecutores testamentarios están obligados á dar cuenta al obispo, del cumplimiento de ese cargo; y pueden ser castigados si delinquieren respecto de las obligaciones anexas á él (textu expresso in clement, única de testamentis) (1).
  - 15. Los regulares están sujetos al obispo, en todo
- (1) Alude á esta disposicion y las contenidas en los tres números anterioros la real cédula que trae Villaroel (Gobierno eclesiástico, part. 1, cuest. 6, art. 8, n. 20, ) datada á 3 de abril de 1610; y es del tenor siguiente : « Por cuanto por parte de D. Juan » Perez de Espinosa, obispo de la ciudad de Santiago de Chile, » me ha sido hecha relacion que los conventos de religiosos de » aquella ciudad están obligados á ir á las procesiones, cuando el » obispo los llama, al cual toca componer las competencias que » tuvieren sobre los lugares y precedencias, y el mandar que no » hagan procesiones fuera de los claustros y ángulos de sus mo-» nasterios, y pedirles cuenta del cumplimiento de los testamentos, » cuando algunos difuntos los dejan por albaceas; y que siendo » esto así, los dichos conventos se excusan de ir á las procesiones, » y le estorban é impiden su jurisdiccion en todos los dichos ca-» sos por medio de jueces conservadores, sin obedecer ni cumplir » sus mandamientos, suplicándome mandase proveer del reme-» dio necesario, para que cesen los inconvenientes y escándalos » que de eso se siguen. — Y habiéndose visto por los de mi Con-» sejo de las Indias, fué acordado que debia mandar dar esta mi » cédula, por la cual os mando que en los casos y cosas arriba » referidas se guarde y cumpla lo dispuesto por el Santo Concilio » de Trento, y que contra ello no se vaya ni pase en manera al· » guna. »

lo concerniente al órden episcopal, como en la peticion de óleos, consagracion de iglesias, altares, aras, recepcion de órdenes etc. (Cap. veniens 19 § chrisma de præscript.)

- 16. Ningun religioso puede oir las confesiones de personas seglares, á menos que sea párroco, ó que siendo examinado, ó de otro modo juzgado idóneo por el obispo, obtenga de este la competente aprobacion (Conc. Trid. sess. 23. cap. 15 de Regul) (1).
- 17. Todo sacerdote secular ó regular, que cometiere el exceso de unir en matrimonio, ó bendecir solemnemente (velar) personas de agena parroquia sin licencia del párroco, queda ipso jure suspenso, hasta que sea absuelto por el ordinario del párroco que debió dar la licencia. (Conc. Trid. sess. 24, cap. 1. de Reformat. matrimonii.) Así mismo está mandado, que todo párroco ó religioso que asista al matrimonio, sine præmis sis denuntiationibus, sea suspendido por tres años. (Cap. Cum inhibitio § finali de clandestina desponsat.)
- 18. Los obispos etiam tamquam sedis apostolica delegati, pueden prohibir que ningun sacerdote secular ni regular celebre misa en casas particulares, y absolutamente en ningun lugar fuera de las iglesias y oratorios dedicados exclusivamente al culto divino (Conc. Trid. in decreto de observandis et evitandis in celebratione missa) (2).

(1) Véase sobre esta materia á Benedicto XIV de Synodo Diæcesana, lib. 9, cap. 16, n. 7, y la 26, de sus Instituciones.

<sup>(2)</sup> Alude à esta disposicion del Tridentino, y es importante, en cuanto explica la disciplina hoy vigente, con relacion al privilegio de altar portátil, la Constitucion 10, tit. 6, del Sínodo de Santiugo por el Señor Aldai que dice: « Por decreto de Clemente XI » mandado guardar en los reinos de España, y en toda la cristiandad, está revocado el privilegio de altar portátil, que se habia concedido por derecho comun, ó por otros rescriptos antes

del Tridentino, á excepcion del que se concede á los obispos; y
 por privilegio particular á los misioneros de Indias: manda-

Benedicto XIV tomando en consideracion la generalidad de las palabras con que se expresa el Tridentino, al final del decreto que se acaba de citar, deduce de ellas la siguiente general doctrina: Ex quibus verbis aperte conficitur, ampliam atque indefinitam auctoritatem datam esse Episcopis compellendi regulares quoscumque ad plenam et exactam observationem, non tantum eorum quæ in præfato decreto continentur, verum etiam aliorum quæ ipsimet Episcopi ad majorem illius ineffabilis mysterii decorem et cultum duxerint præcipienda (De Synodo lib. 9, cap. 15, n. 5).

- 19. Se prohibe á los regulares la pública exposicion del Santísimo Sacramento, sino es que se haga con causa pública aprobada por el obispo; pero se les permite exponerlo dentro del tabernáculo, cubierto con un velo, aun por causa privada y sin licencia del ordinario. (Benedicto XIV de Synodo lib. 9, cap. 15, n. 4.)
- 20. Pueden y deben ser castigados por el obispo los regulares, reos de solicitacion ad turpia, en cualquiera de los modos expresados en la constitucion Sacramentum pænitentiæ de Benedicto XIV, segun lo dispone esta misma constitucion.
- 21. Puede el obispo declarar excomulgados á los regulares que administran á los que no son sus súbditos el Viático ó la Extremauncion, sin licencia suya ó del párroco. (Clementina I, de Privilegiis.)
  - 22. Puede, en fin, con arreglo al prescripto de la bula

<sup>»</sup> mos en su conformidad, que ningun sacerdote á quien no com-

<sup>»</sup> petan estos privilegios, pueda celebrar con cualquier motivo que

<sup>»</sup> sea en altar viático; y si alguno tuviere licencia de quien pueda » concederla, que precisamente haya de manifestar el altar para

<sup>•</sup> que se visite por el Ordinario : declarando como desde luego

<sup>»</sup> declaramos, no basta llevar ara y ornamentos, sino que se ha de

<sup>»</sup> tener alguna caja ó mesa portátil destinada solo á ese fin. »

Inscrutabili de Gregorio XV, castigar sin ninguna excepcion, á todo el que delinque gravemente en la administracion de cualquier sacramento.

23. Los regulares están sujetos al obispo, en cuanto al ministerio de la predicacion: porque á mas del exámen y aprobacion de sus superiores, necesitan para predicar en las iglesias de su órden, pedir la bendicion al obispo; y para hacerlo en otras iglesias, no solo la bendicion, sino la licencia expresa del mismo: y en ningun caso, ora sea en las suyas, ora en agenas iglesias no pueden predicar contradicente episcopo. (Conc. Trid., sess. 5, cap. 2; et sess. 24, cap. 4, de Reformat.)

Obsérvese, ademas, con respecto á la predicacion de los regulares, 1° que el obispo puede examinarlos, para darles la licencia de predicar, en Iglesias que no sean de su órden (1); 2° que puede suspenderles la licencia de predicar por causas concernientes á la predicacion, aunque sean ocultas (2); 3° que el dia que el obispo predica, se les prohibe predicar en sus iglesias (3); 4° que el obispo puede suspender de la predicacion á los regulares, y ademas castigarles, segun lo merecieren, si en sus sermones se expresan contra los magistrados ó contra el obispo (4); si predican escándalos ó errores contra la sana doctrina (5); si ofenden á per-

(1) Clemens X, in Const. incip. superna. — (2) Idem, in dicta Const. Superna. — (3) Benedicto XIV de Synodo, lib. 9, cap. 17, n. 7.

<sup>(4)</sup> Clem. de Privilegiis. Hace á este propósito la ley 19, título 12, lib. 1, de Indias, que previene á los prelados seculares y regulares, amonesten y corrijan á los clérigos ó religiosos que predicaren contra el gobierno ó administracion pública contra las justicias etc. encargando á las autoridades civiles, adopten á ese fin, de acuerdo con los prelados, medios suaves y prudentes; y no bastando estos al remedio del mal, ordenaba se enviase á España el delincuente.

<sup>(5)</sup> Conc. Trid. sess. 2, de reformat., cap. 2.

sona determinada expresando su nombre (1); si predican inspiraciones ó revelaciones, que no hayan sido examinadas y aprobadas por el obispo (2); ó milagros nuevos que no hayan obtenido la misma aprobacion (3); ó publican sin licencia del mismo, indulgencias de nuevo concedidas (4).

- 24. Los regulares no pueden erigir ó instituir cofradías, sin el consentimiento del obispo (5); el cual puede tambien exigir se le rinda cuenta de la administracion, y castigar al culpado, juxta juris præscriptum, ora sea el administrador, secular ó regular. (Conc. Trid., et S. C. Concilii apud Faquanum.)
- (1) Conc. Laterauense V, sess. 11, const. 1. (2) Conc. Lateranense loc. cit.

(3) Conc. Trid. sess. 23, decreto de invocat sanctorum.

- (4) Conc. Trid. sess. 21, cap. 9, dereformat. La ley 5, tit. 3, lib. 2, Nov. Rec. dice á este propósito: «Mandamos que ninguna persona de cualquier estado ó preeminencia que sea, no pueda publicar por escrito, ni por pregones, ni de palabra, ni de otra manera, bulas, gracias, perdones, indulgencias, jubileos, ni otras facultades que suelen ser concedidas por los pontífices, ó por otros que para ello tengan poder, á iglesias, monasterios, hospitales, cofradías, capillas y otros lugares pios sin que primero, conforme á la bula del Papa Alejandro, sean examinadas por el prelado de la diócesis donde se hubiere de hacer la publicación. »
- (5) Clemente VIII en la constit. quœcumque. Hé aquí lo que á este respecto dispone la ley 25, tit. 4, lib. 1, de Indias : « Ordenamos » y mandamos que en todas nuestras Indias, islas y Tierra Firme del » mar Océano, para fundar cofradías, juntas, colegios ó cabildos de » españoles, indios, negros, mulatos, ú otras personas de cualquier » estado ó calidad, aunque sea para cosas y fines piadosos y espirituales, preceda licencia nuestra y autoridad del prelado eclesiástico, y habiendo hecho sus ordenanzas y estatutos, los presenten en nuestro real consejo de las Indias, para que en él se vean y provéa lo que convenga, y entre tanto no puedan usar » ni usen de ellas; y si se confirmaren y aprobaren, no se pueden » juntar, ni hacer cabildo ni ayuntamiento, sino es estanda presente alguno de nuestros ministros reales, que por el virey, presidente ó gobernador fuere nombrado, y el prelado de la casa donde se juntaren. » Véanse las netas 10, y 11, al pié de esta ley.

- 25. Los regulares están sujetos al obispo, en cuanto á la heregía y otros delitos, de que conocia, sin excepcion de personas, el tribunal de la Inquisicion. (Así se deduce del cap. Ad abolendam § finali de Hæreticis; y lo enseña Barbosa part. 3, alleg. 105, n. 56.)
- 26. Los regulares están sujetos al obispo, en cuanto á las renuncias de los novicios, que se declaran irritas y nulas, á menos que se hagan con su licencia ó la de su vicario general dentro de los dos meses que inmediatamente preceden á la profesion. Puede tambien el obispo compeler al superior regular, á que devuelva al novicio que deja el hábito antes de la profesion, todo lo que le pertenecia como suyo. (Conc. Trid. sess. 25, cap. 16, de Regul.)
- 27. Los regulares no pueden imprimir ni hacer imprimir libros de rebus sacris, sino es que precediendo el examen y la aprobacion de sus superiores, obtengan tambien la aprobacion del obispo, la cual debe insertarse al principio del libro; y este publicarse bajo el nombre del autor. (Conc. Lateranense sub Leone X, et Trid. sess. 4, in decreto de edit. librorum.)
- 28. Los regulares dependen del obispo, en cuanto al juicio sobre nulidad de la profesion. Cualquiera de ellos que intente decir de nulidad de esta, porque pretenda haberla emitido por fuerza ó miedo, ó antes de la edad, etc., debe exponer las causas de nulidad dentro del quinquenio inmediato á la profesion, ante su superior y el ordinario, que deben conocer juntos, con arreglo al decreto del Tridentino (sess. 25, cap. 19, de Regul., y á la constitucion Si datam hominibus de Benedicto XIV.)
- 29. Se prohibe á los regulares repicar las campanas el sábado santo, antes que lo haga la iglesia catedral ó la matriz. (Concil. Lateranense, sub Leone X.)
- 30. Puede el obispo obligar á los regulares á que tengan en sus conventos leccion de Sagrada Escritura,

ubi commode fieri potest. (Conc. Trid., sess. 5, cap. 1, de Reformat.)

Añade Ferraris, verbo regulares, citando varias declaraciones de la congregacion de obispos y regulares, que puede obligarlos á concurrir á las conferencias de casos de conciencia, al menos respecto de los conventos donde habitan mas de doce religiosos.

- 31. Se prohibe á los regulares, exponer en sus iglesias á la veneracion pública, nuevas imágenes ó reliquias, sin la aprobacion previa del obispo. (Conc. Trid., sess. 25, in decreto de Invocatione, etc.)
- 32. Ningun regular puede ejercer la cura de almas respecto de personas seglares súbditas del obispo, ni administrar los sacramentos sin el consentimiento y aprobacion de este; á cuya jurisdiccion, visita y correccion, está sujeto todo regular que la ejerce, no solo en lo respectivo al oficio de cura, pero tambien en cuanto á las costumbres y ejemplar vida que como tal debe observar; salvo en lo concerniente á la disciplina regular, cuyo conocimiento corresponde á sus superiores. (Benedicto XIV en la Const. Firmandis et passim in jure.) (1)
- 33. Los regulares que delinquen contra las personas de los obispos, ó les embarazan el ejercicio de su jurisdiccion, deben ser castigados por los mismos obispos ofendidos. (Fagnano in cap. grave, n. 76, donde copia un decreto de la Sag. Cong. aprobado por Gregorio XIII.)

Deben, por consiguiente, los regulares exentos, prestar á los obispos obsequio y reverencia, y admitirlos con veneracion en sus iglesias, en las cuales pueden sin restriccion ninguna, celebrar y ejercer el pontifical. (Clement. archiepiscopo 2 de Privilegiis.)

<sup>(1)</sup> Importantes son y deben consultarse las treinta y circo leyes del tit. 13, lib. 1 Rec. de Indias, relativas todas á los religiosos doctrinarios en América.

Omitimos multitud de prescripciones canónicas, relativas á la jurisdiccion delegada á los obispos, respecto de los monasterios de monjas sujetos á los superiores regulares de las respectivas órdenes, porque todos los que hoy existen en América al menos, en cuanto sabemos, están sujetos exclusivamente á la jurisdiccion omnimoda de los obispos.

9. — Brevemente indicaremos lo relativo á lo que se llama derechos útiles y honoríficos de los obispos.

Los derechos útiles pertenecen á la ley diocesana de nue se habló arriba, y consisten en ciertas erogaciones que se deben al obispo, cuales son las siguientes: 1º El catedrático, esto es, la erogacion de dos sueldos ó escudos de oro, que puede exigir anualmente el obispo de todos los párrocos y otros beneficiados, y de las iglesias seculares de su diócesis; la cual se llama catedrático porque se exhibe en honor de la cátedra episcopal; y tambien sinodático, en cuanto la exhibicion debia hacerse en el Sínodo anual (1); el subsidio caritativo así llamado porque lo exige el obispo en nombre de la caridad à los clérigos é iglesias que le están sujetas para el socorro de una grave necesidad (2); 3º la procuración ó expensas á que los visitados están obligados, para el hospedage, alimento y otras necesidades del visitador eclesiástico, segun se dijo en el artículo 6 de este capítulo; 4º La cuarta funeraria, que se deduce de la cantidad designada para gastos en los funerales; la cuarta decimal, y la llamada porcion canónica, esto es, la cuarta parte de los legados que se dejan á una iglesia ó lugar pío de la diócesis.

De todas estas exacciones, se puede decir, que en Europa y especialmente en América, en parte han de-

<sup>(1)</sup> Cap. Conquerente, 16, de Officio judicis ordinarii.

<sup>(2)</sup> Véase sobre el subsidio caritativo al Solorzano, Frasso, Machado, y al Villarroel, parte 1, cuestion 10, art. 2.

jado de existir absolutamente, y en parte han sido modificadas por la costumbre, y por leyes especiales emanadas respecto de ellas.

En cuanto á los derechos honoríficos de los obispos hé aquí algunos de los principales; 1º el obispo ocupa el lugar mas preeminente en todas las iglesias no exentas y exentas de su diócesis; y le deben respeto, veneracion y obediencia todos sus súbditos eclesiásticos y seglares (1); 2º la voz dignidad usada en el derecho, comprende al obispo en todo lo favorable; mas no en lo odioso, pues que entonces se le considera, como la cumbre, el fastigio de las dignidades (2); 3º de ahi viene que la excomunion, suspension, ó entredicho, contenidas en el derecho no comprende á los obispos, sino es que se haga de ellos expresa mencion (3); 4º no puede ser citado el obispo, para que comparezca personalmente en ningun tribunal, salvo en el del papa (4): 5º en ninguna causa se le obliga á litigar en persona sino por su procurador (5); 6º no se le puede obligar á que, como testigo, comparezca en ningun tribunal, á prestar una declaracion, sino que debe ir el juez á tomársela en su casa (6): 7º no se le puede obligar á

<sup>(1)</sup> Can. si autem 11, quæst. 3; y la ley 16, tít. 5, part. 1, que dice : « E ha poder sobre los clérigos de su obispado en lo temporal é en lo espiritual; é sobre los legos en las causas espirituales.»

<sup>(2)</sup> Cap. eo tempore de rescriptis, in 6; y los doctores citados por Villarroel, part. 1, cuest. 3, art. 7, n. 50. —(3) Cap. quia periculosum 4 de sententia excomunicationis, in 6. —(4) Dedúcese del Tridentino, sess. 13, cap. 6, de reformatione. Débese notar empero, que llamado por graves causas aute el Soberano ó Gefe Supremo, debe comparecer á su presencia, segun el texto de la ley 65, tít. 5, part. 1.: « La quinta que non es tenudo de venir, nin le pueden apremiar que venga por su persona à pleito ante ningun juzgador seglar, fueras ende si lo mandase el Rei venir ánte st. »

<sup>(5)</sup> Cap. quia episcopus, 5, q. 3; y la ley 11, tit. 5, part. 3.
(6) Dicha ley 65, tit. 5, part. 1, que dice : « La cuarta que non le pueden apremiar que venga á firma ánte ningun juzgador nin

dar fiador en ninguna causa (1); 8º el obispo por el hecho de serlo sale de la patria potestad; y si es religioso queda libre de la obediencia al superior regular (2).

10. — Viniendo á las facultades especiales de que se hallan investidos los obispos de América, innecesario es detenerse en la enumeracion de las que les fueron delegadas por numerosas constituciones pontificias, á que se refieren varios jurisconsultos y otros escritores que se han ocupado de este asunto. Todas ellas están comprendidas, con mayor extension, y se les agregan

otro lugar si non quisiere: mas deben enviar à el que diga la verdad que supiere en la manera que dice en el título de los testimonios. » La ley à que esta se refiere es la 35. tít. 16, part. 3.

(1) La ley 65. citada dice : « La sexta es que non le deben to-

mar fiador en ningun pleito. »

(2) La ley 65, citada dice á este respecto : « La primera es que el dia que lo facen obispo sale de poder de su padre, é de otro mayoral suyo que habia si era en alguna órden. » — Todos saben cuales son las insignias y ornamentos propios de la dignidad de los obispos. Hé aquí el significado de los principales. El báculo significa el buen gohierno de la grey cometida á su cuidado: es curvo en la parte superior, recto en el medio, y agudo al fin. para denotar, dice Barbosa, que el obispo debe recoger á los vagos, sostener á los débiles con su rectitud, y aguijonear á los perezosos. La mitra viene de los Hebreos, y es antiquísimo ornamento de los obispos : los antiguos la llamaron apex, corona sacerdotalis tiara : la division de ella en la parte superior, denota la ciencia del antiguo y nuevo Testamento, que debe adornar á los pastores de la Iglesia; y las cintas que caen sobre la espalda son símbolo del espíritu y de la letra. La cruz visible delante del pecho llamada pectoral con las reliquias que contiene, significa la memoria de la pasion de Cristo, y las victorias de los santos que el obispo debe tener siempre en el corazon : corresponde la cruz, dice Inocencio III, à la lámina de oro que los Pontífices de los Hebreos llevaban sobre la frente. Los guantes que, como el vestido de Jesucristo deben ser de una pieza y sin costura, designan la integridad de la vida pastoral. Las medias y sandalias que, segun Durando, eran de color celeste en el siglo XIII, significan que el obispo debe tener pies celestiales, esto es, firmes para que no tropieze.

otras de nuevo concedidas, en las llamadas solitas, con otro nombre decenales por el período de su duracion; espirado el cual, débense solicitar de nuevo de la silla apostólica. Nos limitamos por tanto á trascribir las solitas, segun las trae Morillo (1); con prevencion, que hoy se suelen conceder con mas amplitud, especialmente á los obispos de Sud América, por su mayor distancia de la silla apostólica. Hélas, pues, aquí.

- 1. Para ordenar extra tempora, sin observar interticios, hasta el presbiterado inclusive; si hubiere necesidad de sacerdotes.
- 2. Para dispensar en toda irregularidad á excepcion de las provenientes de bigamia verdadera y de homicidio voluntario; y aun en estas si hay grave necesidad de operarios, y con tal que no resulte escándalo de la dispensa, en la proveniente de homicidio voluntario.
- 3. Para dispensar un año de edad, en la promocion al sacerdocio, si hay escasez de ministros, y los ordenandos son idóneos.
- 4. Para dispensar y conmutar votos simples en otras obras pias, y con causa suficiente, aun en los votos simples de castidad y de religion.
- 5. Para absolver y dispensar en cualquier simonia, y en la real, dimissis beneficiis, y sobre los frutos indebidamente percibidos, con la imposicion de alguna limosna ó penitencia saludable al arbitrio del dispensante; ó tambien retentis beneficiis, si estos son parroquiales, y no hay quienes puedan servirlos.
- 6. Para dispensar en el tercero y cuarto grado de consanguinidad y afinidad simple y mixto, y en el segundo, tercero y cuarto mixtos, mas no en el segundo simple ó puro, en cuanto á los matrimonios futuros; y en cuanto á los ya celebrados, en el segundo simple, y en ningun caso con atingencia del primero, y solo

<sup>(1)</sup> Morillo lib. 1, Decretalium, tit. 31.

respecto de los que se convierten al catolicismo de la heregía ó infidelidad; y declarar legítima la prole habida en dichos matrimonios.

- 7. Para dispensar sobre el impedimento de pública honestidad proveniente de esponsales válidos.
- 8. Para dispensar el impedimento de crimen, neutro tamen conjugum machinante, y habilitar ad petendum debitum.
- 9. Para dispensar en el impedimento de cognacion espiritual, præterquam inter levantem et levatum.
- 10. Las dispensas matrimoniales de que se habla en los precedentes números 6, 7, 8 y 9, no se conceden sino con esta cláusula: Dummodo mulier rapta non fuerit, vel si rapta fuerit in potestate raptoris non existat. Y en la dispensa se ha de insertar el tenor de estas facultades, con expresion del tiempo por que fueron concedidas.
- 11. Para dispensar con los gentiles ó infieles convertidos y bautizados que tienen muchas mugeres, que puedan retener la que quisieren, si esta tambien se convierte, sino es que tambien la primera quiera convertirse.
- 12. Para consagrar los sagrados óleos con el número de sacerdotes que se pueda obtener, y en caso de urgente necesidad, aun fuera del jueves santo,
- 13. Para delegar á simples sacerdotes la facultad de bendecir ornamentos, y otros paramentos necesarios al sacrificio de la misa, en que no interviene uncion sagrada: y la de reconciliar las Iglesias violadas, con agua bendita por el obispo, y en caso de necesidad, aun con agua no bendita por este.
- 14. Para conceder, tres veces al año, indulgencia plenaria, á las personas contritas confesadas y comulgadas.
- 15. Para absolver de la heregía, de la apostasía, de la fé y del cisma, á cualquiera persona, aunque sean T. I.

eclesiásticos, seculares ó regulares; mas no á los que residen en lugares donde está establecido el santo oficio, salvo si delinquieren en paises de misiones in quibus impune grassantur hæreses; ni tampoco á los que hayan abjurado judicialmente, á no ser que estos hayan nacido ubi impune grassantur hæreses, y que, volviendo á esos lugares despues de la adjuracion, hayan recaido en la heregía; y á estos solo en el fuero de la conciencia.

- 16. Para absolver en todos los casos reservados á la silla apostólica, aun en los contenidos en la bula de la cena.
- 17. Para conceder indulgencia plenaria, á los convertidos por primera vez de la heregia, y en artículo de muerte á todos los fieles, al menos contritos, si no pudieren confesarse.
- 18. Para conceder indulgencia plenaria en la oracion de 40 horas, tres veces al año, en los dias que agradare al obispo, á los que en esos dias se confesaren y comulgaren; sino es que á causa del concurso y la exposicion del Sacramento, haya probable sospecha de sacrilegio, de parte de los hereges, infieles, ó magistrados.
  - 19. Pueden ganar para sí las mismas indulgencias.
- 20. Que celebrando misa de Requiem, aunque sea en altar portátil, en cada uno de los lúnes no impedidos con festividad de nueve lecciones, ó estando impedidos, en el dia siguiente inmediato, puedan, segun su intencion, librar una alma del purgatorio, per modum suffragii.
- 21. Para retener y leer, pero sin concederlo á otros, los libros de hereges ó infieles, que tratan de su religion, con el objeto de impugnarlos; y otros cualesquiera prohibidos, á excepcion de las obras de Cárlos Molineo, de Nicolas Maquiavelo, y las que tratan, aunque solo por incidencia, de astrología judiciaria; pero

de manera que los libros no se extraigan fuera de aquellas provincias.

- 22. Para poner Regulares al servicio de las parroquias, y nombrarles sus Vicarios en defecto de eclesiásticos seculares, pero con el consentimiento de sus superiores.
- 23. Para celebrar dos veces al dia con urgente necesidad, con tal que en la primera misa no se tome la ablucion: v así mismo una hora ántes de la aurora v otra despues de mediodia, sin ministro, al raso ó bajo de tierra, pero en lugar decente, aunque el altar esté roto ó sin reliquias de santos, v aun en presencia de hereges, infieles, excomulgados; si de otra manera no pudiere celebrar. Cuide empero de no usar esta facultad de celebrar, dos veces al dia, sino rarísima vez, y con gravisimas causas; sobre lo cual se le encarga la conciencia. Que si se viere en la precision de cometerla á otros sacerdotes, como puede hacerlo, y mas adelante se dirá, ó de aprobar las causas aducidas por el que la hava obtenido de la silla apostólica, no lo haga sino respecto de pocas personas de madura prudencia v celo, v solo para que se celebre por breve tiempo, con grave necesidad, y siempre en lugar decente; sobre todo lo cual se le encarga seriamente la conciencia.
- 24. Para llevar el Santísimo Sacramento á los enfermos ocultamente y sin luz; y conservarlo tambien, sin luz, en lugar decente, para ministrarlo á los enfermos, si de parte de los infieles ó hereges hubiere peligro de sacrilegio.
- 25. Para vestirse de seglar, si de otra manera no pudiere pasar ó permanecer en los lugares sometidos á su cuidado pastoral.
- 26. Para rezar el rosario ú otras preces, si no pudiere llevar consigo el breviario, ó si por otro legítimo impedimento, no pudiere rezar el oficio divino.

27. Para dispensar, cuando lo creyere conveniente, que se pueda tomar carne, huevos y lacticinios, en la cuaresma y otros ayunos eclesiásticos.

28. Para cometer las predichas facultades, á excepcion de aquellas que requieren el órden episcopal, ó que no se ejercen sin el uso de los sagrados óleos, á sacerdotes idóneos residentes en su diócesis, especialmente al tiempo de su muerte; para que en la sede vacante haya quien pueda suplir sus veces, mientras que instruida la silla apostólica lo que debe hacerse cuanto ántes por los delegados ó por uno de ellos, provee aquella de otra manera: á cuyos delegados se concede, con autoridad apostólica, que en la sede vacante puedan, en caso de necesidad, consagrar cálices, patenas, aras, con los sagrados óleos benditos por el obispo.

29. Las predichas facultades deben ejercerse gratis, y solo se las puede usar dentro del territorio de la diócesis, y se entienden concedidas por un decenio.

11. — Sabido es que en la Iglesia oriental existieron, en los primeros siglos, ilustres sillas episcopales, que dominadas en el siglo séptimo por los infieles, permanecen hasta hoy bajo su yugo. Para que no se borre, pues, la memoria de la antigua dignidad de esas iglesias, la silla apostólica acostumbra crear algunos obispos con el título de ellas; los cuales aunque son verdaderos obispos, pues que recibieron en la consagracion el carácter episcopal, y la potestad anexa á este, carecen de todo ejercicio actual de jurisdiccion; y por tanto se los denomina simplemente titulares; y tambien obispos in partibus infidelium, por cuanto las iglesias cuyo título llevan están dominadas por los infieles (1). Ni faltan, á mas de la insinuada, otras justi-

<sup>(1)</sup> En América se les suele llamar, vulgarmente, obispos de anillo.

simas razones para la creacion de estos obispos; pues que ellos sirven al Sumo Pontífice en importantes ministerios, que no es decente confiar sino á personas adornadas del carácter episcopal. Ellos, ademas, desempeñan las Nunciaturas, administran con la investidura de sufragáneos, las diócesis suburvicarias de los cardenales obispos, que residen en Roma para llenar los especiales encargos que les están cometidos. Ellos, en fin va en calidad de sufragáneos, va en la de coadjutores, auxilian á los obispos, cuyas diócesis son en extremo latas, ó que están impedidos, por decrepitud ú otra causa, para desempeñar personalmente, todo lo relativo al ministerio episcopal. Estos obispos titulares corresponden á los que en la antigüedad, se llamaron Episcopi gentium, porque se los consagraba para confiarles, oportunamente, el gobierno de los pueblos recien convertidos á la fé cristiana. Benedicto XIV, siguiendo á Tomasini, enseña (1), que la creacion de obispos, sin administracion actual en ninguna iglesia, no es institucion nueva sino antiquisima, como se deduce de los ejemplos que de ella suministran los primeros siglos de la Iglesia.

Sabido es que el obispo titular no puede ejercer ningun acto de jurisdiccion, ni aun de la potestad anexa al carácter episcopal, sin expresa comision ó licencia del ordinario del lugar. Clemente V, en el Concilio de Viena, para evitar abusos á este respecto, reservó á la autoridad del Sumo Pontifice, la exclusiva creacion de estos obispos, y mandó que no tuviese lugar sino con urgentísimos motivos.

12. — Antiquísima es asi mismo en la Iglesia, la institucion de obispos coadjutores (2), designados para

(1) De Synodo, lib. 2, cap. 7, n. 1.

<sup>(2)</sup> Notables son entre otros hechos históricos. el nombramiento de Coadjutor, hecho por los obispos de Palestina, con general

coadyuvar la debilidad, insuficiencia, ó ineptitud de los obispos propios, á fin de que las iglesias no sufran graves perjuicios en su administracion temporal ó espiritual. Por consiguiente, el coadjutor asume la administracion del obispado, con mas ó menos latitud, segun el tenor de las letras apostólicas de su institucion: en las que, por lo comun, se tiene presente las causas que motivan el nombramiento. El obispo coadjutor es consagrado, ad titulum ecclesiæ in partibus infidelium.

El coadjutor con futura sucesion se pide, de ordinario, por el obispo propio, á la silla apostólica; á la cual, segun el Tridentino, corresponde exclusivamente concederlo, interviniendo grave necesidad ó evidente utilidad de la Iglesia; y con tal que en el coadjutor concurran todas las cualidades, que el derecho y los decretos del mismo concilio exigen en los obispos (1).

Por consiguiente, el obispo que pide coadjutor con derecho de sucesion, debe hacer constar con suficientes pruebas: 1º su decrepitud, enfermedad incurable, ú otro impedimento legítimo que le inutilize para el servicio; 2º que en el coadjutor concurren las dotes de doctrina, piedad, prudencia y demas cualidades que le hacen digno de la prelacia; 3º debe acompañar el consentimiento de la autoridad, á quien corresponde, la nominacion ó presentacion para los obispados (2).

aplauso del clero y del pueblo, en la persona de S. Alejandro obispo de Capadocia para auxiliar la ancianidad de Narciso, obispo de Jerusalen, cuya edad tocaba ya en los cien años; y de S. Agustin, para Coadjutor de Valerio, obispo de Hipona, á causa de la ancianidad y mala salud de este; nombramiento hecho, con acuerdo de varios obispos de Numidia, y con igual general aplauso del clero y del pueblo.

<sup>(1)</sup> El Coadjutor se concede con derecho de sucesion ó sin él: solo en el primer caso es en propiedad Coadjutor; en el segundo solo impropiamente, conviniéndole mas bien el dictado de sufraganeo ó auxiliar.

<sup>(2)</sup> Véase á Benedicto XIV, de Synodo Diacesana, lib. 13, cap. 10 n 24.

Pueden verse en los canonistas, sobre el título de clerico ægrotante vel debilitato, especificadas en particular las causas por la que se puede dar coadjutor, á los obispos y otros beneficiados, aun contra la voluntad de estos.

13. — Puédense distinguir tres especies de obispos sufragáneos: 1º se llama sufragáneo, en el sentido mas estricto, el obispo sujeto al metropolitano, tanto en razon del sufragio que antiguamente solia emitir en la eleccion de este, cuanto por el que le corresponde emitir, en el concilio provincial, presidido por el metropolitano; 2º se denomina tambien sufragáneo el que administra la diócesis de otro obispo, ejerciendo en ella, los actos concernientes á una v á otra potestad de órden v jurisdiccion: 3º dáse en fin ese nombre v tambien el de Auxiliar, segun el uso vigente en los tiempos presentes, al obispo titular que ejerce, lo exclusivamente relativo á la potestad de órden, en una diócesis donde el obispo no reside, ó si reside no puede, por avanzada edad, ó por el mal estado de su salud, ó por la dilatada extension de la diócesis, conferir órdenes, administrar el sacramento de la confirmacion, y cumplir otras funciones del órden episcopal.

Trátase ahora de esta tercer clase de sufragáneos. Este cargo recae siempre en un obispo in partibus infidelium, y es por su naturaleza temporal, pues que no se concede con derecho á la sucesion, en el obispado que se auxilia.

Los cardenales obispos, por especial privilegio, administran su diócesis suburvicarias por medio de un sufragáneo; al cual cometen las funciones del órden episcopal, y á veces tambien las jurisdiccionales, á cuyo efecto los nombran sus vicarios generales en dichas diócesis.

Respecto de los demas obispados católicos, en ge-

neral, hé aquí las condiciones que, con arreglo á la doctrina de Benedicto XIV, son necesarias para la concesion de sufragáneos (1): 1ª que hava una verdadera necesidad, resultante de enfermedad habitual, edad avanzada, dilatada extension de la diócesis, etc.; de manera que el obispo no pueda, con frecuencia, eiercer los actos del órden episcopal; 2ª que el obispo exponga esas causas al pontifice, suplicando se le designe un sufragáneo, y se le consagre obispo in partibus, para que así pueda ejercer los actos que demandan el carácter episcopal (2); 3a que se exprese la costumbre va introducida de antemano en el obispado del suplicante, para que en él preste sus servicios auxiliares, un obispo sufragáneo; porque no existiendo esa costumbre, no es fácil ni se suele conceder este; 4ª que, segun está mandado, se asegure al sufragáneo. la asignacion de una cantidad ascendente al valor de trescientos ducados anuales (3).

14. — Réstanos hacer algunas ligeras observaciones relativas á los Prelados inferiores, y á los Corepiscopos, solo para que se entiendan los pasages del derecho canónico que les conciernen; pues por lo demas, los primeros, si se exceptua los superiores de las cor-

<sup>(1)</sup> De Synodo, lib. 13, cap. 14, n. 9.

<sup>(2)</sup> Añade Benedicto XIV, en el lugar que se acaba de citar, que la designacion de persona para sufragáneo, corresponde exclusivamente al Sumo Pontifice, propterea quod nemini jus est et auctoritas nominandi vel præsentandi aliquem ut sufraganeus fiat, utque titulum obtineat alicujus episcopatus titularis, quamtumvis eidem jus et facultas competeret nominandi et præsentandi ad eum episcopatum in quo sufraganeus constituitur; hujus enim generis negotia unius sanctæ Sedis auctoritati reservata sunt; eaque ad sufraganeum concedendum justis episcopi indigentis precibus adducitur.

<sup>(3)</sup> Sobre todo lo relativo á obispos titulares, coadjutores y sufragáneos, sus derechos, prerogativas, ejercicio del pontifical, etc., puédese ver entre otros á Andreuci, Hierarchia eccles. tract. de Episcopo titulari.

poraciones regulares, no existen en América, y los segundos hace muchos siglos que dejaron de existir en la Iglesia.

Tres especies se conoce de Prelados inferiores. La primera es de aquellos que presiden á cierta clase de personas existentes dentro del recinto de una Iglesia, monasterio ó convento, con exencion de la jurisdiccion del obispo: tales son los superiores regulares, y algunos prelados seculares que, juntamente con la Iglesia de su cargo, y los clérigos y ministros de ella, á quienes presiden, están inmediatamente sujetos á la silla apostólica.

La segunda es de aquellos, que ejercen jurisdiccion independiente del obispo, sobre el clero y pueblo de cierto pequeño territorio, comprendido y circunscripto dentro de los límites de la diócesis del obispo: y estos prelados, solo en sentido lato ó impropio, se dicen ser nullius.

La tercera es de los Prelados que ejercen jurisdiccion sobre el clero y pueblo de uno ó muchos lugares diferentes, que constituyen un territorio enteramente distinto y separado de la diócesis, en la cual, á excepcion de la potestad de órden anexa al carácter episcopal, ejerce el Prelado respectivo, toda la jurisdiccion que en otro caso correspondería al obispo. Estos Prelados son los mas distinguidos entre los inferiores: se les llama propia y verdaderamente nullius; y se les cuenta entre los ordinarios de los lugares.

Los Prelados inferiores seculares ó regulares son simples presbiteros; y no pueden, por tanto, ejercer la potestad anexa al órden episcopal. Si bien los abades regulares, que recibieron del obispo la solemne bendicion, pueden en general, siendo sacerdotes, conferir á sus súbditos regulares la primera tonsura y órdenes menores; mas no los prelados seculares, á menos que gocen, á este respecto, de expreso privilegio apostó-

lico. Unos y otros suelen tambien gozar los privilegios del uso del pontifical, de poder administrar el sacramento de la confirmacion, consagrar cálices, altares, etc. Y los privilegios y la costumbre inmemorial, son las reglas que fijan la mas ó menos ámplia potestad de todos los prelados inferiores (1).

La jurisdiccion cuasi episcopal que corresponde á los Prelados inferiores, sufre algunas limitaciones aun respecto de los que son vere nullius, que tienen su cuasi diócesis enteramente distinta y separada de la episcopal; pues que no pueden celebrar Sinodo diocesano, á menos que para ello havan obtenido expresa facultad de la silla apostólica; ni por consiguiente nombrar examinadores sinodales, para conferir en concurso las iglesias parroquiales (2); correspondiendo esos actos, respectivamente, al obispo diocesano ó al mas vecino. Entiéndase lo mismo de las dimisorias para la recepcion de órdenes; pues se les prohibe darlas á sus súbditos seculares ó regulares; correspondiendo esa atribucion al obispo mas inmediato, si se trata de los súbditos del Prelado vere nullius; v al diocesano, si de los súbditos de cualquiera otra iglesia exenta (3). En las causas criminales y matrimoniales conocen los Prelados vere nullius; mas no los otros Prelados exentos, sino es que havan obtenido ese privilegio del Sumo Pontífice, ó les favorezca una costumbre inmemorial (4).

Antiquísima fué en la Iglesia la institucion de los Corepiscopos. Los obispos que administraban dilatadas diócesis se servian del ministerio auxiliar de los

<sup>(1)</sup> Véase la constitucion de Benedicto XIV, que empieza, Apostolico, § 2.

<sup>(2)</sup> Véase á Benedicto XIV, de Synodo, lib. 2, cap. 11, n. 6 y 7.

<sup>(3)</sup> Benedicto XIV en el lugar citado, n. 15 y 16. — (4) Véase á Devoti, instit. lib. 1, tit. 3, sect. 6, 8 54.

Corepiscopos, en las aldeas y lugares mas distantes, donde ejercian estos ámplias facultades. Llamábanse Corepiscopos, voz griega compuesta, que equivale á la expresion, ruris episcopi, obispos del campo. Se ha disputado mucho entre los eruditos, si los Corepiscopos eran verdaderos obispos, ó solo simples presbíteros. Lo segundo es tanto mas probable; y ciertamente dice Benedicto XIV (1), es menester reconocer que esta es la opinion mas generalmente seguida; mas no por eso se ha de negar, añade, que algunas veces se conferia ese cargo á verdaderos obispos; los cuales, ó habian sido expulsados de su diócesis por el furor de una persecucion, ó se les habia privado de la administracion de ella, por legitima autoridad, en pena de algun grave delito.

Los Corepiscopos presidian, no una iglesia, como los párrocos, sino muchas: conferian á sus súbditos los órdenes menores, y tambien los mayores si eran obispos: administraban el sacramento de la confirmacion, visitaban la diócesis, é informaban al obispo de las costumbres de los clérigos: daban á estos cartas pacíficas ó formadas (2), cuando se trasladaban á otra

(1) De Synodo, lib. 3, cap. 3, n. 6.

<sup>(2)</sup> Habia varias especies de letras ó cartas formadas: unas eran comendaticias, otras comunicatorias, y otras dimisorias. Las últimas solo se daban à los clérigos que se trasladaban à otra diócesis para fijar en ella su domicilio, y se llamaban dimisorias y tambien pactificas, porque testificaban que el clérigo era dimitido de su antigua iglesia en la paz, de su obispo. Las comunicatorias las obtenian, tanto los clérigos como los legos, que vivian en la comunion de la Iglesia, y conservaban la paz con ella; y eran un testimonio de la ortodoxia y comunion eclesiástica del que las llevaba. Las comendaticias se expedian en favor de las personas de condicion ilustre, y especialmente de aquellos de cuya ortodoxia infundadamente se dudaba; y tambien en favor de los clérigos que pasaban à otras diócesis. Tanto estas como las comunicatorias se llamaban tambien eclesiásticas, pacíficas, y á veces canánicas; y todas en general recibian el nombre de ormadas porque se ex-

diócesis: y ocupaban en la iglesia el mas distinguido

lugar despues del obispo.

Tantas prerogativas enorgullecieron á los Corepiscopos á tal punto que pretendieron igualarse á los obispos, y arrogarse sus exclusivos derechos; de manera que, no bastando á reprimir su audacia varios cánones expedidos con ese objeto, ni la fuerte epístola de Leon III, escrita á los obispos de la Francia, para que los contuviesen en el deber, se principió á suprimirlos, en fuerza de las leyes mismas de la Iglesia, en los siglos viii y ix; y hácia el promedio del x, quedó esa institucion totalmente extinguida (1).

## CAPITULO VII.

## VICARIO GENERAL Y FORANEOS.

- Art. 1. Nocion, origen, nombramiento, y jurisdiccion del Vicario General. 2. Requisitos para ser nombrado Vicario General, por derecho comun, y especial de América. 3. Facultades y otros derechos que le corresponden. 4 Modos por los cuales espira su jurisdiccion. 5. Vicarios Foraneos: necesidad de instituirlos en América.
- 1. Vicario general, es la persona que representa al obispo y ejerce su jurisdiccion en toda la diócesis.

En otro tiempo los Arciprestes en lo espiritual, y los Arcedianos en lo temporal, ejercian el vicariato episcopal. El abuso, empero, que estas dignidades hicieron del cargo que desempeñaban, pretendiendo arrogarse y ejercer jure propio la jurisdiccion episco-

pedian en cierta forma particular, con sus respectivos signos y sellos, para impedir la falsificacion. Véase á Devoti. *Institut*. lib. 1, tit. 3, sect. 5, 8 50, nota n. 2.

(1) Véase á Benedicto XIV, en el lugar citado arriba.

pal, de donde resultó que empezó á considerárseles como ordinarios, cuya jurisdiccion no espiraba muerto el obispo, fue la causa de que los obispos prefirieran nombrar, ciertos funcionarios amovibles á su voluntad, á quienes, con el nombre de Vicarios generales, comenzaron á cometer el ejercicio de su jurisdiccion, con las restricciones que eran de su agrado. No hac'éndose mencion de los Vicarios en el Decreto de Graciano, ni en las Decretales de Gregorio IX, infiere Tomasini (1), que no se principió á crearlos hasta el siglo xIII; atribuye el origen de ellos al concilio Lateranense IV, cuyos padres amonestaron á los obispos, que no pudiendo expedir por sí mismos todos los negocios, elijan presbíteros á quienes cometan una parte de su solicitud; y añade que á la espiracion de dicho siglo xIII, va se hallaban establecidos en todas partes los Vicarios generales; de donde es, que en el Sexto de las decretales, se lee el título de officio vicarii, que trata de todo lo relativo á ese cargo.

Débese notar, que el Vicario general se llama con frecuencia Oficial, en el cuerpo del derecho, y la misma denominacion le dan de ordinario los escritores antiguos. Posteriormente en la Francia y otros Estados, se ha llamado Oficial, al que ejerce la jurisdiccion contenciosa, y Vicario general, al que administra la voluntaria en el fuero interno y externo. En los dominios de España, la voz Provisor ha sido equivalente á la de Oficial en Francia; y en algunas vastas diócesis, donde se comete separadamente á dos distintos empleados la jurisdiccion contenciosa y la voluntaria, se denomina al uno Provisor, y al otro Vicario general; pero en la mayor parte de las de España y en todas las de América, administra uno solo ambas jurisdicciones, con el título de *Provisor* y *Vicario general*.

<sup>(1)</sup> De Veteri et nova discip. part. 2, cap. 8.

El obispo puede nombrar y nombra por sí solo el Provisor y Vicario general, sin que para el nombramiento se requiera el consentimiento ni el consejo del capítulo; segun lo demuestra la universal costumbre, que es la regla atendible á este respecto (1).

El obispo no está obligado á nombrar Vicario general; salvo si no fuere suficientemente idóneo, ó por la vasta extension de la diócesis, ingente cúmulo de negocios, ó por otra causa, no alcanzara á expedirlo todo por sí mismo, que en tales casos estaria obligado á nombrarlo; segun consta de repetidas decisiones de la congregacion de obispos (2); y lo enseña la mas comun y mejor fundada opinion de los canonistas (3).

El obispo puede crear dos ó mas Vicarios generales igualmente principales ó in solidum, para la mas fácil y conveniente expedicion de los negocios, especialmente siendo la diócesis muy extensa; y tal es la costumbre adoptada en varias iglesias, de conformidad con lo que, á este respecto, dispone el derecho (4).

(1) Cap. Ea noscitur 6. de His qua fiunt a Pralatis sine consensu capituli..

(2) Apud Ferraris, verbo Vicarius generalis, n. 5 et 6.

- (3) Valga en lugar de otras la autoridad de Villarroel; el cual en su Gobierno eclesiástico, part. 1, cuest. 10, art. 7, n. 35 v 36, se expresa así: «Hemos probado arriba que no instituir Vicario Gene-» ral es nota en el obispo de una vana presuncion. Veamos ahora, » si el no instituirlo es materia de escrúpulo : que es lo mismo que » preguntar, si tiene el obispo obligacion de tener un Vicario Ge-» neral. Materia es disputada entre doctores y tiene apoyo de una y de otra parte: por la parte de la obligacion se citan muchas » personas de autoridad...... Pero esta sentencia se ha de ex-» tender con una forzosa limitacion, que es, ó saliendo el obispo de » su provincia; ó siendo ella tan dilatada, ó los negocios tantos » que el gobierno necesite de su socorro; mas si es corto el obis-» pado, los negocios pocos, capaz el obispo y buen letrado, no » está obligado en conciencia á instituir Provisor.... » En seguida continua el autor ilustrando esta materia con el sentir de respetables canonistas.
  - (4) Véase á Ferraris en el lugar citado.

El Vicario general segun derecho representa la persona del obispo (1), y constituye con este un solo tribunal (2). Dedúcese de aquí, y es tambien expreso en el derecho: 1º que de la sentencia del Vicario general no se puede apelar al obispo, debiéndose interponer directamente la apelacion, para ante el metropolitano (3); 2º que el Vicario general debe residir en el lugar de la silla del obispo, con el cual constituye un mismo tribunal ó sea audiencia (4).

En cuanto á la jurisdiccion de Vicario general, disputan largamente los canonistas, si se la debe considerar como ordinaria ó como delegada. Es tanto mas comun y ciertamente mejor apoyada en el derecho la opinion de los que sostienen lo primero, cuya razon principal consiste, en que debe juzgarse ordinaria, la jurisdiccion que la ley misma atribuye á una persona, en razon del oficio que desempeña; y que tal es la que corresponde al Vicario general, pues emana inmediatamente de la ley canónica, y es inherente á su oficio. Ni importa que el obispo instituya á su voluntad este funcionario; pues que una vez instituido el derecho mismo le da la jurisdiccion.

Añade Reinfestuel con otros (5), que la jurisdiccion del Vicario general es ordinaria, no solo respecto de los actos de la ordinaria episcopal, que le competen en virtud del general mandato, pero aun respecto de las cosas que requieren especial mandato, y que por esa razon aparecen especificadas en el título del vicariato, ó en otra concesion posterior en que se haga de este explicita mencion, otorgándole la nueva facultad en cuanto Vicario general; y es la razon, porque todo

<sup>(1)</sup> Cap. Romana de Appellat. in 6. — (2) Cap. 2, de Consuetud, in 6.

<sup>(3)</sup> Cap. Non, putamus de Consuetud. in 6. — (4) Reinfestuel, lib. 1, Decret. tit. 28, n. 58.

<sup>(5)</sup> In lib. 1, Decretalium, tit. 28, \$ 4.

lo dicho constituye una sola jurisdiccion, un oficio que representa al obispo; y segun la regla del derecho, accesorium naturam sequitur principalis. Mas no pertenecen á la ordinaria sino á la delegada, las nuevas facultades que se le cometen, sin mencionar el vicariato; pues que tales facultades no se juzgan quid accesorium con relacion á dicho oficio.

El Vicario general puede delegar á otro una parte de sus facultades; pero no las mas graves á menos que por costumbre, ó por expresa concesion del obispo, le competa ese derecho; porque aunque su jurisdiccion sea ordinaria, es subsidiaria de la del obispo, y no se debe cometer á otros, al menos, respecto de los negocios mas graves, sin el previo consentimiento del ordinario principal: tanto menos la podria delegar integramente (1).

2. — Brevemente indicaremos los requisitos que, por derecho, deben concurrir en el que ha de ser nombrado Vicario general, remitiendo el lector á Barbosa (2) y Ferraris (3), en cuanto á las prescripciones canónicas que los exigen, y anotando al pie las introducidas por la ley civil vigente en América.

Requiérese, pues, en el que ha de obtener este nombramiento: 1º que no tenga ménos de 25 años de edad; 2º que por lo ménos sea clérigo tonsurado (4), el seglar

<sup>(1)</sup> Layman, in tit. de Offic. vic. in 6, cap. Romana, n. 14, et alii.

<sup>(2)</sup> De Offic. et potest. episcopi, alleg. 54.

<sup>(3)</sup> Verbo Vicarius generalis, art. 1.

<sup>(4)</sup> Aunque Clemente VIII mandó, por especial breve, que en los dominios de España, el Vicario General debiese ser presbítero, ese breve en sentir de Murillo, (lib. 1, Decretal, tit. 28, n. 297), y en el de Solorzano citado y seguido por Villarroel (Gob. ecles. part. 1, cuest. 10, art. 7, n. 38), no fué publicado ni recibido; y se ha visto, segun ellos, practicado á menudo lo contrario; á cuyo propósito añade Villarroel, en el lugar citado, que conoció dos Provi-

solo podria serlo con dispensa del Sumo Pontifice; 3º que sea doctor ó licenciado en derecho canónico (1); 4º que no sea eclesiástico regular (2); 5º que no sea casado, y tanto menos bígamo; 6º que no sea penitenciario del obispado, para excluir toda sospecha, de que pueda usar en la administracion de justicia, de la noticia adquirida en la confesion; 7º que no sea párroco, por la residencia que obliga á este (3); 8º que no sea consanguineo inmediato del obispo, tal como hermano ó sobrino (4).

sores uno en Lima y otro en Trujillo que solo eran ordenados de menores.

- (1) En 30 de octubre de 1784, con motivo de haber propuesto el arzobispo de Toledo para Vicario General de Madrid un eclesiástico visitador del obispado, doctor en cánones en la Universidad de Valladolid, á quien faltaba la calidad de abogado recibido, se sirvió el rey aprobar el nombramiento, y declarar que habiendo ya ejercido los propuestos, jurisdiccion eclesiástica, ó tenido el grado de Licenciado ó Doctor, por Universidad mayor, con los correspondientes años de práctica, no ha de obstarles el no estar recibidos de abogados. Asi la nota n. 7, relativa á la ley 14, tit. 1, lib. 2, Nov. Bec.
- (2) La ley 20, tit. 7, lib. 1, Rec. de Indias dice asi: « Rogamos y encargamos á los arzobispos y obispos en nuestras Indias que » no tengan religiosos por Provisores; y los que nombraren sean » tales que deban ejercer este ministerio conforme á lo que dispone el derecho canónico.»

(3) Por carta acordada del Consejo, fecha 10 de agosto de 1796, se desaprobó al vire y del Perú D Francisco Jil haberse conformado con el nombramiento de Provisor, que el R. obispo de Arequipa hizo en D. Tadeo Lara, Cura de Santa Marta de aquella ciudad, por estar prohibido que los curas sean vicarios, visitadores, fiscales y secretarios. Así la nota n. 4, puesta á la ley de Indias que se acaba de copiar.

(4) Por real cédula expedida à consulta del consejo de Indias, en 4 de agosto de 1790, se encarga à los arzobispos y obispos de América, que den cuenta de los provisores y vicarios generales que nombraren, con expresion de las calidades del nombrado, à los Vireyes ó Presidentes, para que hallando estos que tienen los grados, edad, estudios, años de práctica y buen olor de costumbres que se requieren por las leyes eclesiásticas y Reales para ejer-

3. — El Vicario general puede, en virtud del general mandato de su creacion, ejercer todo lo concerniente á la jurisdiccion ordinaria del obispo, á excepcion de aquellos actos que requieren mandato ó comision especial, sea por expresa disposicion del derecho, ó por la costumbre recibida, ó porque atendida la gravedad de la materia, no se presume que la voluntad del obispo se extienda á ellos, ni que quiera incluirlos en el general mandato. Ni tampoco le competen las facultades que por delegacion de la silla apostólica corresponde á los obispos, á menos que estos se las subdeleguen expresamente.

Los canonistas ad titulum de officio vicarii, enumeran los actos que se prohibe al Vicario general, sino es que, respecto de ellos, se halle investido de mandato especial, que los exprese en particular. Hé aquí los principales: 1º no puede ejercer, sin especial mandato, aunque sea obispo, los actos anexos á la potestad de órden; tales como consagrar óleos, administrar la confirmacion, consagrar iglesias, vasos sagrados, aras, etc.; 2º no puede conferir ni destituir de los beneficios; ni tanto menos unir estos, dividirlos, ó suprimirlos; 3º no puede dar coadjutores, propiamente dichos, á los párrocos imperitos, ni erigir nuevas parroquias; 4º no puede visitar la diócesis en nombre propio; 5º no puede conceder dimisorias á los ordenandos. á menos que el obispo se halle ausente de la diócesis: 6º no puede dar á los clérigos letras comendaticias, por las cuales se les dimita y absuelva de la potestad del obispo; 7º no puede generalmente hablando, conceder dispensas en las leves comunes, porque se presume que el superior intenta reservarse esa facultad, sino es que se trate de ciertas dispensas de poco momento:

cer jurisdiccion, aprueben el nombramiento, y se les ponga en posesion de sus empleos. Véase la nota n. 8, á la ley 14, tit. 1, lib. 2, Nov. Rec. acerca de lo cual debe, no obstante, atenderse á la práctica de la diócesis; 8º no puede convocar ó celebrar Sínodo diocesano.

A mas de los expresados, mencionan los canonistas otros varios actos, que requieren mandato especial; cuales son v.g.: la aceptacion de la dimision de un beneficio; la ereccion de un monasterio ó convento; la recepcion de la profesion solemne de las monjas; la enajenacion ó transaccion en las cosas eclesiásticas; la concesion de licencia para oir confesiones; la absolucion de censuras y casos reservados al obispo, etc.

Para medir la extension de las facultades que corresponde al Vicario general, in praxi optimum erit, dice Reinsfestuel (1), examinar las letras ó instrumento en que se le instituye tal; en el cual se les comete, á voluntad del obispo, mas ó menos ámplias facultades. Añade empero este canonista (2), que aunque el instrumento expresara en general la facultad de ejercer todo lo conveniente á la potestad episcopal, aun respecto de los actos que exigen especial mandato: todavía el Vicario no podria proveer, en aquellos objetos que requieren este último, segun aquella regla del derecho: In generali concessione non veniunt que quis non esset veri similiter in specie concessurus (3). Pero que lo contrario debe decirse, cuando el obispo al otorgar la facultad predicha, expresa alguno ó algunos casos que requieren mandato especial, añadiendo á continuacion la clausula: Et omnia alia licet mandatum exigant speciale: que entonces podria el Vicario hacer todas las demas cosas que requieren dicho especial mandato, con tal que no sean mayores ó mas graves que las expresadas.

El oficio de Vicario general importa preeminencia

<sup>(1)</sup> Lib. 1, Decret, tit. 28, n. 88. — (2) Loco cit. n. 89. — (3) Reg. 81, Juris, in 6.

con jurisdiccion, y por consiguiente le corresponde la categoría de verdadera dignidad (1).

En cuanto á su precedencia en el coro y en el Sínodo provincial y diocesano, respecto de las dignidades y canónigos de la iglesia catedral, todos convienen que perteneciendo al cuerpo del cabildo, debe ocupar el asiento que le corresponde, segun su grado y antigüedad. Pero se ha dudado mucho si, no siendo de ese cuerpo, deba ó no preceder á todas las dignidades de él sin excepcion. En América se sentó desde un principio, que debia ceder el lugar al Dean, como cabeza y representante del Cabildo de la Iglesia. Mas con respecto al Arcediano, largas y acaloradas disputas tuvieron lugar, en las que tomaron parte y se decidieron por el Vicario general los mas famosos escritores americanos; cuyo sentir fué al fin adoptado en la práctica hasta hoy vigente (2).

Cuéntase en fin, entre otros derechos del Vicario general, la exencion de la asistencia al coro, que siendo canónigo le otorga el derecho, cuando no puede asistir sin desatender graves negocios del vicariato (3).

- 4. De varios modos cesa el oficio y jurisdiccion del Vicario general: 1º por renuncia expresa del mismo, y tambien por la tácita, v. g. si saliese de la dió-
- (1) Hé aquí como se expresa Murillo, lib. 1, Decret. tit. 28, n. 295.: « Vicarius generalis Episcopi habet dignitatem, hoc est præmeninentiam cum jurisdictione, potestque esse delegatus Pontificis, præceditque omnes Prælatos Episcopo inferiores, etiam Archidia-conum, Abbates, Archipresbyteros et cæteros canónicos, etiam Episcopos, non solum in choro, sed ubilibet in distributione palmarum aliisque functionibus. Si tamen Vicarius est canonicus, et ut talis indutus assistit, debet in suo proprio loco juxta suam antiquitatem et gradum sedere s.....
- (2) Villarroel Gobierno eclesiástico part. 1, cuest. 10, art. 7, n. 51, y siguientes, trata difusamente esta cuestion, y se decide por el Vicario General siguiendo al Solorzano, Machado y otros que cita.
  - (3) Dedúcese del cap. Consuctudinem, de Clericis non resid. in 6.

cesis sin ánimo de volver á ella; 2º por muerte del obispo, ó por su deposicion ó renuncia admitida por el Sumo Pontifice: en cuyos casos espira, ipso facto. toda potestad y jurisdiccion del Vicario general, etiam re non integra, de manera que ni aun terminar puede las causas iniciadas antes; y es la razon, porque siendo su jurisdiccion la misma del obispo, espirando la de este, se extingue necesariamente la suva: pues lo accesorio sique la naturaleza de lo principal: 3º por idéntica razon cesa tambien la jurisdiccion del Vicario, en la traslacion del obispo á otra iglesia; mas en cuanto al tiempo preciso en que la silla debe en este caso juzgarse vacante, hay variedad de opiniones (1); 4° Si la jurisdiccion del obispo resultare impedida ó suspensa. por excomunion, suspension, ó entredicho; pues que la del Vicario que es la misma del obispo, queda tambien en tales casos impedida ó suspensa; 5º por prision v servidumbre del obispo ejecutada por infieles ó cismáticos; en cuyo caso pasa tambien segun derecho. la jurisdiccion al Cabildo; 6º si el obispo le destituve ó revoca el mandato como puede hacerlo con pleno derecho: bien que no debe proceder á la remocion sin gran circunspeccion y justa causa, segun tiene decidido la Congregacion de obispos y regulares (2).

(1) Véase el artículo 11, del siguiente capítulo.

<sup>(2)</sup> Apud Ferraris verbo Vicarius generalis, art. 3, n. 29, en cuyo artículo especifica las causas justas para la remocion. Hé aquí lo que, con relacion á este punto, dice el escritor americano D. Juan Machado de Chaves, en su Confesor Perfecto, tom. II, lib 4, part 3, trat. 2, « El tercer modo con que cesa la jurisdiccion del provisor, es por la revocacion que del dichosoficio le haga su obispo, en lo cual todos los doctores convienen. Queda despues dudoso y controverso entre ellos, si el obispo pueda remover sin causa justa á su provisor por sola su voluntad. El Presidente Valenzuela y otros muchos antiguos y modernos enseñan que sí; y esto aunque al principio le hubiese prometido con juramento no revocarle el oficio: pero no obstante esto el Doctor Solorzano

5. — A mas de los vicarios generales acostumbran los obispos crear vicarios Foraneos para que administren en determinados lugares de la diócesis, una parte de la jurisdiccion episcopal, que para ciertos negocios se le comete. Llámanse Foraneos de la palabra foris. porque residen y ejercen su jurisdiccion fuera de la ciudad episcopal, en los pueblos ó distritos, que se les designa en su creacion. El Vicario Foraneo se diferencia del general: 1º en que la jurisdiccion de este se extiende à toda la diócesis, mientras la de aquel se limita á cierta seccion de ella; 2º la del primero se encierra en estrechos límites, mientras la del segundo es tanto mas ámplia segun se dijo arriba; 3º la del primero es ordinaria, v como constituve un solo tribunal con el obispo, no se apela á este de sus sentencias, mientras la del segundo es delegada, y constituyendo diferente tribunal, se admite la apelacion para ante el obispo.

Benedicto XIV demuestra (1), que ha sido antiquísima en la Iglesia la institucion de los vicarios Foraneos, ascendiendo el orígen de ellos, á la época de la supresion de los Corepiscopos; á quienes sucedieron con mas ó menos extension de facultades, segun los paises y diócesis. Dice que en Italia, á causa de lo muy reducido de las diócesis, y el consiguiente fácil recurso al obispo y á su Vicario general, las facultades de los

Sobre todo lo relativo a la jurisdiccion del Vicario General, es altamente recomendable la obra de Ducasse, Praxis jurisdictionis ecclesiastica voluntaria et contentiosa, cuyo primer tomo trata dela voluntaria, y el segundo de la contenciosa, que compete al Vicario General.

<sup>»</sup> juzga, y defiende por mas recibida y practicada opinion, que

<sup>»</sup> el Obispo no puede remover á su provisor sin causa, y esa grave,

<sup>»</sup> por la dignidad de este oficio y estimacion de las personas que

<sup>»</sup> se eligen para él. Y de esta misma opinion este D. Juan Bau-

<sup>»</sup> tista de Larrea, meritisimo Fiscal del Consejo Real, y merece-

<sup>»</sup> dor por sus grandes partes, de la presidencia. »

<sup>(1)</sup> De Synodo Diacesana, lib. 3, cap. 3, n. 8.

Foraneos han sido muy limitadas, extendiéndose á menudo solo á ciertos negocios de leve importancia, pero que en el dia, en diferentes diócesis de otros paises, y aun en algunos de Italia, se les cometen mas ámplias facultades.

En los Estados de América donde los territorios de las diócesis son en extremo dilatados, la acertada expedicion de los negocios, y mas todavía, la urgente necesidad de evitar graves demoras y perjuicios en lo relativo, especialmente á la administracion de la jurisdiccion contenciosa, reclama imperiosamente la creacion y conveniente organizacion de vicarios Foraneos, en todos los puebles ó distritos situados á cierta distancia de la Audiencia episcopal (1).

(1) Oportuno creemos ministrar al lector una breve noticia de algunas importantes disposiciones dictadas, con relacion á los Vicarios Foraneos, en el concilio provincial de Milan, primero de S. Cárlos Borromeo. Segun ellas, los obispos son obligados á crear en sus diócesis Vicarios Foraneos: pueden ser estos removidos á voluntad del prelado, y castigados si faltan á sus deberes : deben obedecerles todos los párrocos y otros eclesiásticos de cualquier dignidad, debiendo castigar el obispo á los que les faltaren al respeto ú obediencia: están facultados para reunir una vez al mes á los presbíteros de su distrito, con el objeto de tratar asuntos relativos al mejor servicio de las parroquias, y especialmente á la cura de almas : son obligados á inquirir acerca de la vida y costumbre de los clérigos; si los párrocos y presbíteros tienen los libros correspondientes á su oficio: si observan las constituciones sinodales; si por su descuido ó negligencia sufre detrimento ó mengua el culto divino; debiendo informar de todo al obispo. Puédense tambien ver en Ferraris, verbo Vicarius foraneus, numerosas declaraciones de las sagradas congregaciones relativas á estos empleados.

## CAPITULO VIII.

## CABILDO DE LAS IGLESIAS CATEDRALES, SEDE VACANTE, VICARIO CAPITULAR.

- Art. 1. Nocion y orígen de los canónigos: Capítulo ó cabildo de ellos: á quien corresponde la creacion de estas corporaciones.
  2. Oficios que corresponde al capítulo bajo la razon de corporacion.
  3. Casos en que se requiere el consejo ó el consentimiento del capítulo.
  4. Adjuntos para el conocimiento en las causas criminales de los canónigos: si los Cabildos de América gozan el privilegio de nombrarlos.
  5. Residencia de los canónigos.
  6. Asistencia al coro y celebracion de los oficios divinos.
  7. Derechos y prerogativas de los capítulos y canónigos en particular.
  8. Dignidades de las iglesias catedrales: cuales de ellas se conocen y existen en las de América.
  9. Disposiciones de las erecciones de los obispados de América, en órden á los canonicatos, beneficios y oficios eclesiásticos.
  10. Canongías de oficios en los cabildos Americanos.
  11. Jurisdiccion del Cabildo en Sede vacante.
  12. De lo relativo al Vicario Capitular.
- 1. La palabra canónigo viene de cánon; cuya última voz se toma á menudo, por los escritores antiguos, en el mismo sentido que las de album, matricula, y en el derecho romano significa tanto como pension, estipendio. Tomada esta voz bajo de ambas acepciones, se llamó por ella, canónigos, desde los primeros siglos de la era cristiana, á todos los clérigos destinados al servicio de una iglesia, tanto porque esta los inscribia en su album ó matricula, cuanto porque les ministraba la congrua sustentacion.

En los siglos medios se aplicó exclusivamente la denominacion de *canónigos*, á los clérigos que abrazaron la vida comun, bajo una regla determinada. El autor de este nuevo género de vida, se dice haber sido Crodogango, obispo de Metz; porque si bien desde

los primeros siglos fué conocida y practicada la vida comun, y es sabido que S. Ambrosio, S. Martin de Tours, S. Paulino Nolano, y especialmente san Agustin la introdujeron en sus respectivos cleros, habiendo imitado este ejemplo otras muchas iglesias; con todo fué Crodogango el primero que compuso una regla especial bajo la cual reunió á los clérigos en comunidad pero sin sujecion á ningun voto: institucion que en seguida fué adoptada por casi todas las iglesias, bajo la misma regla, que modificó y adicionó, mas tarde, el concilio de Aquisgran.

Tal fué el origen y rápida propagacion de los nuevos canónigos, que á causa de la regla que profesaban, se los llamó regulares. Pero introducida con el tiempo la relajacion en el seno de estas corporaciones, y habiendo caido en desuso la observancia de la regla v la vida comun, celosos prelados, tales como Pedro Damiano en Italia, Ivon de Chartres en Francia, y Egberto de York en Inglaterra, se empeñaron en restaurarlas, ligando, al propio tiempo, á los asociados con los votos monásticos que antes no tenian. De aquí resultó que negándose muchos á abrazar la nueva reforma y la profesion de votos monásticos, permanecieron estos en el siglo observando el instituto canonical en cuanto lo permite la vida privada, con el goce de una prebenda perpétua; á los cuales se llamó por tanto canónigos seculares, á diferencia de los que abrazaron la vida comun y votos monásticos, bajo la observancia de una regla, que continuaron llamándose canónigos regulares.

Los canónigos seculares fueron generalizándose insensiblemente no solo en las iglesias catedrales; pero tambien en otras inferiores, que se llamaron colegiatas ó colegiales, á causa del colegio de canónigos en ellas establecido. De aquí por tanto la distincion, de capítulo de iglesia catedral, y capítulo de iglesia colegiata ó colegial.

Canongía y Prebenda son dos cosas muy diferentes, que no deben confundirse. Canongía es el oficio que tiene anexa la obligacion de celebrar los oficios divinos, con los derechos de silla en el coro, y asiento y voz deliberativa en los acuerdos capitulares. Prebenda es el derecho de percibir ciertos réditos ó frutos de los bienes eclesiásticos. Puédense llamar y se ha llamado prebendados y semiprebendados á los clérigos que en la iglesia catedral ú otras inferiores perciben una asignacion de los bienes eclesiásticos, estando por tanto obligados á asistir al coro; pero sin el derecho de asiento ni voz en las sesiones capitulares. Por consiguiente todo canónigo es prebendado, pero no todo prebendado es canónigo (1).

El cuerpo de los canónigos se llama capítulo; nombre que unos derivan à capite, por la estrecha union de este cuerpo con el obispo, cabeza del clero; y otros dicen venir de la práctica de los antiguos canónigos que vivian en comun, la que hoy todavía se observa en algunas corporaciones regulares, de leer á la hora de prima un capítulo de la regla, y tratar de negocios concernientes á la comunidad.

Capítulo se llama tambien, las sesiones ó acuerdos de los canónigos, y el lugar donde estas se celebran.

El capítulo debe constar por lo menos de tres personas, segun el axioma del derecho romano

<sup>(1)</sup> Los Racioneros llamados en el derecho canónico Portionarii Mansionari, no son miembros del cuerpo del Capítulo, segun enseñan los canonistas fundándose en el cap. Novit 4; y en el de His qua funt á pralat. Pero en cuanto á las iglesias de América se ha de tener presente, que en las Erecciones se les concede generalmente voz y voto, en todos los actos capitulares, salvo en las elecciones y otras cosas prohibidas por derecho.

à

generalmente recibido: tres faciunt capitulum (1).

La creacion del capítulo en las iglesias catedrales, corresponde exclusivamente al romano Pontifice, al cual son reservadas, en la actual disciplina, la institucion de diócesis y confirmacion de los obispos. En cuanto á los de iglesias colegiatas, aunque no faltan canonistas de nota, que atribuyan al obispo esa facultad, fundados principalmente en la autoridad del cap. Quoniam 9, de Vita et honest. etc., donde se dice: Episcopum posse ponere in ecclesia certum numerum clericorum, statuendo ut bona eorum veniant in communi, etc., los que se la niegan, tienen á su favor repetidas decisiones de las congregaciones romanas, que pueden verse citadas en Ferraris (2).

2. — Al capítulo de la iglesia catedral, en cuanto corporacion, incumbe: 1º proveer la inviolable observancia de las disposiciones canónicas ereccionales y consuetudinarias, relativas á la diaria celebracion de la misa conventual, y pública recitacion en el coro de las horas canónicas; debiéndose observar las prescripciones de las erecciones, estatutos y reglas consuetas respectivas, en órden á los dias en que deben cantarse dos ó mas misas (3); 2º debe cuidar que la misa conven-

<sup>(1)</sup> Lege Neratius 85, ff. de Verborum significat.

<sup>(2)</sup> Verbo Collegium, Collegiata, n. 19. y siguientes.

<sup>(3)</sup> Grave es la obligacion de cantar diariamente la misa conventual en las iglesias catedrales, como enseña y prueba Benedicto XIV, en la Instit. 107. El omitir un solo dia la celebracion, sin causa inevitable, haria reos de grave culpa al que incumbe ese cuidado y á los cómplices en la omision. — Segun el mismo Benedicto en la citada Instit., cuando en las ferias de adviento y cuaresma y en las cuatro temporas ó vigilias cae fiesta doble, se deben celebrar dos misas, una de la fiesta despues de prima, y otra de la feria despues de nona: lo propio se debe observar, cuando se celebra misa de difuntos ó votiva, pues se ha de celebrar otra del dia: y si en la vigilia de Ascension ocurre fiesta doble ó semidoble, se deben celebrar tres, una de la fiesta del dia, otra de la

tual se aplique diariamente por los bienhechores en general; sobre lo cual hé aquí lo que prescribe Benedicto XIV. en la bula Cum semper : Neminem vestrum latere putamus sacrorum canonum sanctiones quibus præcipitur, ut singulis diebus in ecclesiis cathedralibus et collegiatis, tum horæ canonicæ debitis modo et forma recitentur, tum etiam missa conventualis celebretur, quæ adeo clara sunt, ut nulla super iis oriri possit dubitatio. Eaque de re perspicuæ existunt resolutiones congregationis Concilii Tridentini, quas approbamus earum executionem vobis enixe inculcantes, ut scilicet missa conventualis, quæ singulis diebus canitur a clero prædictarum ecclesiarum pro earumdem benefactoribus in genere quotidie applicetur... etenim huiusmodi debitum non respicit singulares aliquos benefactores sed benefactores in genere (1); 3° debe velar

vigilia. v la tercera de las Rogaciones. Atiéndase, empero, como se ha dicho, á las erecciones y reglas consuetas, las que ademas suelen prescribir, en ciertos dias, otras misas con diferentes objetos. En cuanto á la gravedad de la obligacion de rezar en el coro el oficio divino, hé aquí cual es la doctrina de Suarez (trat. 4. l. 4. c. 13, n. 1). Privar á la iglesia de las horas canónicas, por un dia integro, se juzga pecado mortal, imputable al que preside, y á los que cooperan à esa omision : empero los que ninguna parte tienen en la omision no pecan, con tal que rezen privadamente. Omitir, en el coro, cualquiera de las horas, es grave trasgresion ni en esto puede dispensar el prelado particular; porque si esa omision es materia grave en la recitacion privada, débese decir lo mismo a fortiori, respecto de la recitacion en el coro: por cuanto en este último caso es tanto mayor el detrimento que sufre la iglesia y el culto divino. Pero si solo se omite parte de una hora, la culpa se ha de medir ex deformitate que inde nascitur pro divino officio.

(1) Declara ademas Benedicto XIV en la citada bula: 1º que contra la obligacion de la diaria aplicacion de la misa conventual por los bienhechores en general, ninguna costumbre tiene fuerza aunque sea inmemorial, qua potius abusus et corruptela dicenda est; 2º que la sagrada congregacion del Copcilio podria limitar esta obligacion á los dias festivos, si los canónigos fueran tan

en la conservacion de los derechos de la Iglesia, en que se mantenga la disciplina relativa al culto divino, y se eviten temerarias innovaciones; 4º debe proveer à la administracion de la diócesis en sede vacante, nombrando Vicario Capitular, con arreglo à las disposiciones de que mas adelante se hablará; 5º debe asistir y prestar su ministerio al obispo cuando celebra solemnemente, ó ejerce el pontifical, bien sea en la iglesia catedral ó en otra de la diócesis, y acompañarle à su ida y vuelta de la iglesia, conforme al ceremonial, y decisiones de la congregacion de Ritos (1); 6º debe celebrar sesiones ó acuerdos capitulares, en los dias y con las solemnidades y objetos que se prescribe en las erecciones y reglas consuetas de cada iglesia (2).

3. — Segun observa muy bien Benedicto XIV (3), acostumbraron los obispos, en los primeros siglos de la Iglesia, recabar el dictámen y consejo de los presbiteros, siempre que habian de acordar alguna cosa de importancia, para conciliar de ese modo á sus decretos mayor peso y autoridad. Aumentado empero considerablemente el número de los presbiteros, y no siendo ya fácil oir el consejo de todos ellos, se prin-

pobres que necesitaran para vivir del honorario de las misas; 3º que con respecto á la aplicacion de la segunda y tercera misa, en los dias que las rúbricas las prescriben, se debe observar la costumbre vigente en cada iglesia.

(1) Puédense ver en Ferraris, verbo Canonici, art. 6, multitud de decisiones de la congregacion de Ritos, en las que se detallan importantes pormenores relativos á la asistencia que deben los ca-

nónigos al obispo.

(2) En las erecciones de las iglesias de América se manda de ordinario, que los cabildos celebren sesiones dos veces en cada semana, y que traten alternativamente, en una sesion de las cosas temporales de la iglesia, y en otra de la disciplina y correccion de costumbres. Y en las consuetas se fijan menudas reglas con relacion á la convocacion, presidencia, modo de proceder, y etros varios pormenores, que deben observarse en estos acuerdos.

(3) De Synodo, lib. 13, cap. 1, per totum.

cipió á pedir solamente el de los canónigos, como miembros que constituyen un cuerpo, intimamente unido al obispo, su cabeza. De donde es que, atendido el derecho de las decretales, se considera hoy dia á los canónigos como consejeros natos del obispo; de manera que de ordinario, no es lícito á este expedir ningun negocio de grave importancia, inconsulto capitulo. Pero aunque el obispo (añade Benedicto en el lugar citado), esté obligado á oir el consejo de su Capítulo, no por eso lo está á seguir el que se le diere nisi in casibus a jure expressis; pues que existe notable diferencia entre el consejo y el consentimiento. Cuando el derecho exige el consentimiento, el obispo no puede separarse del dictámen de la mayoría del Capítulo: pero si solo se le exige el consejo de este, cumple su deber consultándole: mas ninguna lev le obliga á abrazar el consejo que se le diere.

Los canonistas sobre el título, de His que fiunt a prælat. difusamente explican los casos en que el derecho canónico exige el consentimiento del Capítulo, y aquellos en que sin ser esencial el consentimiento, se requiere que intervenga el consejo. Hé aquí los que demandan el consentimiento: 1º requierese en general siempre que una determinacion ó decreto del obispo pueda ocasionar grave perjuicio á los sucesores de la iglesia (1); 2º requierese por tanto para la enagenacion de los bienes raices ó muebles preciosos pertenecientes á la iglesia (2); 3º no puede el obispo sin dicho consentimiento obligar los bienes de su iglesia por mútuo, fianza, depósito ú otro contrato (3); 4º no

(1) Véase la ley 9, tit. 14, part. 1.

<sup>(2)</sup> Cap. 1, de His que funt a prolat., y la ley 2 tit. 14, part. 1, en aquellas palabras: « Enagenar pueden los prelados los bienes de sus iglesias; mas esto se entiende que debe ser fecho con otorgamiento de sus cabildes. » — (3) Cap. 4 Fidejussorib., et cap. 2 de Solution., y la ley 8, tit. 14, part. 1.

puede sin él unir ningun beneficio ni iglesia aunque tenga el derecho de patronato á un colegio, monasterio ó canongía; pues esa union es una especie de enagenacion (1); 5° si el derecho de conferir ó presentar al beneficio corresponde al obispo en union con el Capítulo, se requiere el consentimiento de este, sin el cual seria nula la colacion ó presentacion (2); 6° no puede sin él aumentar ó disminuir el número de las canongías, ni unir beneficios simples á una prebenda (3); 7° es necesario en fin dicho consentimiento si el obispo quiere convertir en regular una iglesia parroquial; pues esta es tambien una especie de enagenacion (4).

En cuanto al consejo se exige en general que el obispo oiga el de su Capítulo en los negocios de grave importancia; pues que constituyendo un cuerpo con este, no es decente que la cabeza, omitidos los miembros, oiga el consejo de otros en los negocios de la iglesia (5). En particular se le prescribe dicho consejo para la publicacion de las constituciones sinodales y otros estatutos; para la institucion y destitucion de los clérigos; para la correccion de los defectos de estos; para la administracion de las cosas eclesiásticas; para la enagenacion de cosas pertenecientes á una iglesia inferior, para la convocacion de Sínodos y fundacion de monasterios, y para la conveniente instruccion de los clérigos jóvenes (6).

Obsérvese empero lo que con respecto al consentimiento y consejo expresados, enseña Benedicto XIV, de acuerdo con las disposiciones del derecho canónico,

<sup>(1)</sup> Cap. 8 et 9 de His quæ funt a prælat., y la ley 9, dicho tit. y part. — (2) Cap. Ea noscitur 6 eod, tit.

<sup>(3)</sup> Conc. Trid., sess. 24, cap. 16, de Reform.

<sup>(4)</sup> Cap. 8 de Constit. — (5) Cap. 4 de His que fiunt a prolat.

<sup>(6)</sup> Véase á los canonistas sobre el título citado de His, etc.

y el comun sentir de los canonistas (1): Unum tamen advertimus multum scilicet hac in re deferendum esse locorum consuetudini, qua induci potest, ut episcopus solutus sit ab obligatione qua cæteroquin, spectato jure communi, teneretur requirendi sui capituli consensum aut etiam consilium; quod aperte colligitur ex cap. Ea noscitur de his quæ fiunt a Prælato, et ex cap. Non est de consuetudine in 6 (2).

4. — Todo el clero de la diócesis sin ninguna excepcion, está sometido á la omnímoda autoridad y jurisdiccion del Prelado de ella, segun constantes decisiones del derecho, reproducidas por el Tridentino (3) en aquellas palabras: Capitula cathedralium et aliarum majorum ecclesiarum illorumque personæ, nullis exemptionibus, consuetudinibus, sententiis, juramentis, concordiis, quæ tantum suos obligent auctores, non etiam successores, tueri se possint quominus a suis Episcopis et aliis majoribus Prælatis per ipsos solos vel aliis quibus sibi videbitur adjunctis juxta canonicas sanctiones toties quoties opus fuerit, visitari, corrigi, et emendari, etiam auctoritate Apostolica possint et valeant.

Pero veamos como tuvieron lugar los Adjuntos. Antes del Tridentino los Cabildos de varias iglesias catedrales gozaban, por privilegio ó costumbre inmemorial, una completa exencion de la jurisdiccion del obispo en causas criminales. Conociendo, pues, los padres del concilio los graves inconvenientes de esa exencion, decretaron lo siguiente (4): que cada uno de los

<sup>(1)</sup> De Synodo, lib. 13, cap. 1, n. 8.

<sup>(2)</sup> Advierte tambien Reinfestuel, con Barbosa, Fagnano y otros que los casos en que se requiere el consentimiento ó consejo del capítulo, solo tienen lugar, cuando procede el obispo jure ordinario; mas no cuando obra tanquam delegatus Sedis apostolica; porque entonces representa y hace las veces del pontífice.

<sup>(3)</sup> Sess. 6, cap. 4. — (4) Sess. 24, cap. 6, de Reform.

capítulos exentos elija al principio de cada año dos capitulares de su seno, con cuyo consejo y asenso sea obligado á proceder el obispo ó su vicario, en las causas criminales de los canónigos, para todos los actos del iuicio hasta la sentencia definitiva inclusive: actuando el notario del mismo obispo en la casa de este ó en el tribunal ordinario: que los dos capitulares nombrados constituvan un solo voto, pudiendo sin embargo adherirse uno de ellos al obispo: que si ambos discordan de este, en algun acto ó sentencia interlocutoria ó definitiva, elijan de acuerdo con él un tercero, en el término de seis dias; y que habiendo discordancia, en la eleccion de tercero, se devuelva el nombramiento al obispo mas inmediato; quedando terminado el artículo en discordia por la adhesion del tercero á una de las partes. Tal es la institucion de los llamados Adjuntos, para el procedimiento en las causas criminales de los canónigos (1).

Advierte ademas el Tridentino, en el lugar citado, que tratándose de delitos de incontinencia y otros mas atroces, que merezcan deposicion ó degradacion, puede proceder el obispo sin la intervencion de Adjuntos, á la sumaria informacion y necesaria detencion del reo, siempre que haya temor de fuga.

De varias declaraciones de la sagrada congregacion del Concilio, que pueden verse en Ferraris (verbo Adjuncti) y en otros canonistas, consta tambien que el obispo puede proceder sin Adjuntos en los casos siguientes: 1º cuando todo el capítulo es cómplice en algun delito; 2º cuando visita en la iglesia catedral, el sacramento, reliquias, vasos sagrados, ornamentos y

<sup>(1)</sup> El tercero que se elige en caso de discordia debe ser del cuerpo del capítulo segun declaracion de la congregacion del Concilio expedida en setiembre de 1618, que puede leerse en Ferraris, verbo Adjuncti.

otros objetos del culto, las capellanías, instituciones de aniversarios, obras pias, y bienes de la fábrica de la iglesia: 30 puede en la visita corregir y castigar sin Adjuntos, los pecados y excesos de los capitulares, con tal que no proceda judicialmente, ni imponga la pena ordinaria, sino otra mas suave, adaptada mas bien á la enmienda que al castigo; 4º puede proceder, sin ellos, á la imposicion de penas contra los capitulares no residentes: mas no hasta la destitucion: 5º puede residenciar sin ellos á los oficiales del gremio del capítulo. nombrados para la administración en sede vacante. sino es que quiera proceder judicialmente á la correccion y destitucion; 6º puede en fin, juzgar sin Adjuntos, todas las causas criminales de los Racioneros, por cuanto estos no pertenecen realmente al cuerpo del capítulo, aun cuando se les conceda por privilegio voz deliberativa en los actos capitulares (1).

Obsérvese, que no solo el obispo sino tambien su vicario general, puede juzgar con Adjuntos todas las causas criminales de los capitulares, segun consta de las palabras del Tridentino, vel ejus vicarius. Y esto mismo tiene decidido la congregacion del Concilio, respecto del vicario capitular en sede vacante.

Puédese dudar y se ha disputado mucho en otro tiempo, si los capítulos de las catedrales de América gozan en general el privilegio de nombrar Adjuntos. Trató entre otros difusamente esta cuestion, el señor

<sup>(1)</sup> Villaroel, part. 1 cuest. 8, art. 4, dice á este respecto : « Si » los Racioneros gozan del privilegio de Adjuntos, es punto con-

<sup>»</sup> trovertido. La opinion comun es que no gozan de la exencion

<sup>»</sup> porque propiamente los Racioneros no son capitulares, Sic deci-

<sup>»</sup> sum in una Gerund. testatur Barbosa, Alleg. 73, n. 10. Y que

<sup>»</sup> aunque por costumbre, estatuto ó privilegio apostólico, tengan

<sup>»</sup> voz en el capítulo, no por eso gozan para sus causas del privilegio

<sup>»</sup> de Adjuntos. Sie decisum a sacra congregatione testatur Armen-

<sup>»</sup> dia .. »

Villarroel, en su Gobierno eclesiástico (1) donde defiende y prueba con sólidos argumentos la negativa. De él tomamos la siguiente declaracion de la congregacion del Concilio, expedida á consulta del obispo de Cartagena en América. — Illustrissimi et Reverendissimi Domini. — Episcopatus Carthaginensis in partibus Indiarum, fuit erectus, post Concilium Tridentinum, et capitulum est subjectum episcopo, nihilhominus episcopus dictæ civitatis dubitat, si in causis contra capitulares debeat procedere cum Adjunctis. Supplicat humiliter vestris dominationibus Illustrissimis, pro declaratione capituli sexti, sessionis vigesimæ quintæ dicti Concilii Tridentini, et Deus, etc. — Congregatio Concilii censuit, decretum dicti capituli 6, sess. 25. dum statuit episcopum contra capitulares debere procedere cum adjunctis, in illis tantum capitulis habere

(1) En todo el articulo 4, cuest. 8, part. 1, en el cual hablando en particular de la iglesia de Santiago se expresa así : « En esta » iglesia que yo sirvo no hay Adjuntos. Treinta y seis años há » que se movió en este capítulo pleito sobre los Adjuntos, Castigó • el obispo á dos Prebendados que se dejaron nombrar : apelaron » de la condenacion y de la violencia que se les hacia en no per-» mitirles usar de su derecho en materia de los Adjuntos. Otor-» góseles la apelacion á los Prebendados : lleváronse los autos á » Lima; siguiéronse oidas las partes; y el Sr. Dr. D. Feliciano » de Vega, que murió arzobispo de Méjico, habiendo sido catedrá-» tico de Prima de cánones, y jubilado en dicha cátedra, que era » á la sazon Provisor y Vicario General del arzobispado de Lima. » sentenció la causa, declarando que la iglesia de Santiago de Chile » por no ser de las exentas no gozaba del privilegio de Adjuntos. » Copia el autor á continuacion la sentencia literal del tribunal metropolitano, la cual en la parte relativa á los Adjuntos, dice : « Y en lo tocante á lo demas pedido por el dicho Dean y cabildo, » sobre que el dicho Señor obispo ni su Provisor no procedan » contra los dichos capitulares en las causas criminales sin acom-» pañarse con los dichos Adjuntos: declaramos no haber lugar » en aquella iglesia, en que no procede la disposicion del dicho » Santo Concilio Tridentino, por no constar que sea de las que tie-» nen exencion de la jurisdiccion ordinaria... »

locum, quæ exemptione, aut consuetudine, aut alio speciali jure, tuentur adversus jurisdictionem episcopi.

— P. A. M. Cardinalis S. Marcelli.

Confirman este propósito otras dos mas recientes declaraciones que cita Ferraris (verbo Adjuncti), una de la congregacion del Concilio, y otra de la de obispos; en las que se decidió, que no goza el privilegio de Adjuntos la iglesia erigida en catedral despues del Tridentino, si antes no era exenta, sino que estaba en todo sometida á la jurisdiccion del obispo.

5. — Decreto del Tridentino (1), que los Canónigos fuesen obligados á residir en sus iglesias, al menos nueve meses en cada año, sin que puedan ausentarse de ellas sino los tres restantes, vigore cujuslibet statuti aut consuetudinis: salvis nihilhominus earum ecclesiarum constitutionibus, que longius servitii tempus requirunt. Los que por mas tiempo se ausentan, deben ser penados con arreglo al citado decreto; en el primer año, con la privacion de la mitad de los frutos, y no siendo el año integro, ad ratam mentium absentiæ; en el segundo, con la de todos los frutos; y en el tercero, deben ser destituidos de la canongía.

De esa disposicion del Tridentino, y decisiones de la Sagrada Congregacion intérprete del Concilio, que pueden verse en Fagnano, Barbosa, Ferraris, y en la Institucion 107 de Benedicto XIV, se deduce lo siguiente: 1º que los tres meses de vacacion (Recle se llama en América), que permite el Concilio, se entienden ser noventa dias, que se pueden tomar contínuos ó interpolados, en el término del año; 2º que en virtud de este permiso, no se pueden ausentar á un tiempo, sino á lo mas la tercera parte de los canónigos; y esa ausencia no ha de ser en cuaresma ni adviento, ni en las festividades solemnes de Natividad, Resurreccion, Pen-

<sup>(1)</sup> Sess. 24, cap. 12 de Reform.

tecostes, y Corpus; 3º que se deben observar las reglas consuetas y estatutos de las iglesias particulares, que limitan el recle á uno ó dos meses en el año (1), quedando sujetos los que exceden el término fijado en ellos, á las penas del Concilio contra los no residentes: 4º que para usar del respectivo recle, no se exige causa especial, ni aun licencia expresa del obispo; pero es necesaria esta, si se hubiere de salir del territorio de la diócesis; 5º que puede el obispo, con justa causa, conceder un mes de licencia, á mas de los tres permitidos por el Concilio; 6º que en las penas contra los residentes, se debe observar la gradacion prescripta por el Tridentino contra los no residentes; de manera que en el primer año, se les prive de la mitad de los frutos ó renta de la prebenda, en el segundo de todos, y en el tercero se les destituya; 7º que vencido el trimestre, no es menester intimarles vuelvan al servicio de la iglesia; pero para aplicarles la pena de privacion de parte ó de todos los frutos, se les debe intimar que comparezcan á exponer las causas que puedan excusarlos; y para proceder á la destitucion, trascurrido el tercer año, es menester se les cite de nuevo, fijándoles un breve término para que comparezcan personalmente.

<sup>(1)</sup> En cuanto al tiempo del recle, modo de usarle, dias solemnes exceptuados y otros pormenores, atiéndase en América á las ercciones, estatutos y reglas consuetas de las iglesias particulares; con tal que el tiempo no exceda del trimestre que solo permite el Tridentino. En los estatutos dictados por los padres del provincial III, Mejicano, para el arreglo del culto divino en las catedrales de aquella Metrópoli, (part. 3, cap. 28,) se concede en cada año 70 dias de recle. El Limense II, (ses, 3, cap. 28,) lo limita á un mes; y en el primero de Santo Toribio, (act. 3, cap. 29, se reprodujo esta misma disposicion; la cual también manda observar el acto ereccional del obispado de Concepcion. Sin embargo las Consuetas del de Santiago permiten el trimestre; y este mismo tiempo se concede en las recientes Erecciones de la Serena y Ancud.

bajo apercibimiento de destituirles, si persistieren en la contumacia; y no pudiendo ser habidas las personas, se les ha de citar por tres edictos in valvis ecclesiæ beneficii asligendos: v espirado el término del último, todavía se les debe esperar por seis meses, y no comparcciendo en este último término, se procede á fallar la destitucion; 8º que durante el trienio, puede el obispo, previas las respectivas citaciones, suspender y excomulgar á los canónigos ausentes, aun cuando se haya iniciado el procedimiento con arreglo al decreto del Tridentino: 9º que los frutos de que se priva al no residente, se han de aplicar á la fábrica de la iglesia, si esta es pobre; y no siéndolo, á otro lugar pio, al arbitrio del obispo: 10º que los ausentes no gozan, en el período del trimestre, las distribuciones cuotidianas (1). sino solo los frutos ó rentas de la prebenda.

(1) La ley 5, tit. 11, lib. 1, de Indias dice á este respecto: « Por » el santo concilio de Trento y las erecciones de las iglesias de In-» dias está mandado y ordenado que las distribuciones que los » prehendados llevan, solamente las ganen los que asisten á las » horas del oficio y culto divino y no los demas. Y porque con- viene que asi se ejecute, encargamos á los prelados de las Igle-» sias, que conforme á derecho y á las erecciones de ellas provean de manera que ninguno reciba agravio, de que tenga ocasion de » se nos venir ni enviar á quejar.» — Para que el jóven canonista entienda lo que quiere decir distribuciones cuotidianas, y en qué consisten, y cómo deben distribuirse estas en América, nos permitiremos trascribir las literales palabras con que el citado Señor Villarroel hace de todo esto la mas oportuna y clara explicacion :» « Las distribuciones cuotidianas son una parte entresacada de los » frutos, que prudentisimamente secuestró la iglesia, para que » repartiéndose entre los presentes, ese granillo fuese un despera tador del coro, porque habrá muchos que no falten de él por no • perderlo. Y es gran despertador el premio al ojo.... De estas distribuciones hace mencion el derecho en muchos lugares..... Pero » en muchas iglesias ni las conocian ni las practicaban hasta que el Santo Concilio de Trento viendo la importancia, para poblar • los coros ordenó que en todas las Iglesias catedrales y colegia-> tas, donde no estuviesen entabladas las distribuciones, ó las huA mas del trimestre concedido por el Tridentino, hay ciertas graves causas por las cuales se puede otorgar al prebendado la licencia de permanecer ausente por un término mas ó menos prolongado, ó quizá indefinido, segun la naturaleza de la causa; tales son; 1º la Caridad cristiana, v. g. si el prehendado hubiese de ausentarse para procurar la paz entre pueblos ó familias de categoría, ó para socorrer otra necesidad del

» biesen entablado cortas, entresacasen los prelados la tercera » parte de los frutos, que tocan á los capitulares, y esta se distribuyese entre solos los que asisten. Mas como en algunas igle-» sias de España, y en todas las de Indias, se reduce á distribuociones la gruesa toda, se ha levantado entre los doctores una » gran disputa, porque en los casos que dá el derecho por presentes à algunos Prebendados que no residen, en quanto à gozar sus » rentas, y les niega las distribuciones, si se embeben en distri-» buciones todas, parece que no les dá nada. En este caso hay » doctores que dicen que deben dárseles dos partes de las distri-» buciones, que son las que corresponden á las dos partes de la » repta. Lo contrario sienta y prueba docta y latamente el Señor » Solorzano de Indiar. Guber. lib. 3, cap. 14, n. 27, y resuelve que » ha de llevar la renta toda.» — Oígase tambien á este propósito al Dr. D. Juan Machado de Chaves citado por Villarroel, el cual dice : «Lo tercero se ha de advertir que por haber nuchas iglesias » en que toda la renta y frutos de las Prebendas consisten en dis-» tribuciones cuotidianas, como hemos dicho de las de Santiago » de Galicia, y otras de España, y todas las de Indias: dudan paravemente los doctores, que se haya de observar en los casos » que el derecho concede á los Prebendados ausentes las rentas de sus Prebendas, mas no las distribuciones cuotidianas. Y » aunque comunmente afirman y prueban los doctores... con al-» gunas declaraciones de los cardenales, que en tales casos se de-» ben dar las dos partes de las distribuciones cuotidianas, en lu-» gar de la renta de su Prebenda, y que la tercera parte se debe reservar para dividirla entre los presentes. El Dr. Solorzano, et » sine distinctione docent etiam multi graves doctores quos refert et » sequitur idem Solorzanus, et alii quos refert Bonacina, siguiendo » á otros siente, que el que por derecho debe ganar todas las distribuciones cuotidianas ha de ser por entero, y sin sacarle la tercera parte : y lo comprueba con una declaración de los carde-» nales »

prógimo en casos de grave importancia; 2º la urgente necesidad, à saber, la mortifera insalubridad del clima. la grave enfermedad corporal, un peligro inminente de la vida, proveniente de una cruel persecucion, de una enemistad capital, ó de otro principio; 3º la obediencia debida al superior, la que intervendria, si el Sumo Pontifice dispensase al prebendado la residencia, empleándole en un negocio importante de la silla apostólica ó de la Iglesia universal; 4º la evidente utilidad de la Iglesia ó de la República, que tendria lugar; si el prebendado fuese empleado en obgetos del servicio de su propia iglesia, si hubiese de asistir al concilio provincial ó diocesano; si el obispo necesitase de su servicio, pues con ese fin concede á este, el derecho canónico, la facultad de tener consigo uno ó dos canónigos, que deben considerarse como residentes, mientras permanecen en su compañia, ocupados en su servicio (1); si en fin el bien de la República exigiese ocupar al prebendado en un empleo ó comision de alta importancia (2).

(1) Hé aquí el texto del cap. Ad audientiam 13, de clericis non residentibus: Decernimus ut duo ex canonicis ecclesiæ memoratæ in tuo servitio existentes, suarum fructus integre percipiant præbendarum, cum absentes dici non debeant, sed præsentes, qui tecum pro tuo et ipsius Ecclesiæ servitio commorantur:

(2) Débese tener presente la disposicion de la ley 3, tit. 11, lib. 1, de Indias relativa á la licencia necesaria, para que el prebendado pueda ausentarse de su iglesia: « Cuando el prelado hu-» biere de dar licencia para que algun prebendado ó beneficiado

- » se ausente de su iglesia, ses la causa urgente, necesaria é in-
- » excusable, conforme á lo proveido, y con parecer del cabildo de la
- » iglesia y no de otra manera; y si en el darla no se conformaren.
- » mandamos á nuestro virey, presidente ó gobernador del distrito,
- » que se junte con el prelado y cabildo, y determine la diferencia » que en ello hubiere; y los prelados no consientan que se pongan
- » substitutos por los que obtuvieren las licencias. » La ley 3 siguiente
- con relacion á la residencia y asistencia al coro dice : « Encar-
- » gamos á los prelados que no consientan que ningun prebendado

6. — En cuanto á la asistencia al coro y celebracion de los oficios divinos dice el Tridentino: Omnes vero qui in cathedralibus aut collegiatis canonicatus dignitates aut præbendas obtinent, divina per se et non per substitutos compellantur obire officia... atque, in choro ad psallendum instituto hymnis et canticis Dei nomen reverenter distincteque laudare (1).

Interesantes son las disposiciones dictadas sobre esta materia en el provincial Limense III (act. 3, cap. 26) cuvo texto literal dice: Divino officio diurno et nocturno, ac missarum solemnibus intersint omnes in cathedralibus ecclesiis dignitates atque canonici, quemadmodum in Tridentino et Limensi Concilio constitutum est. Qui vero non interfuerint, sine ulla remissione distributiones amittant, quæ cæteris qui intersunt eo ipso debeantur: neque vero remissionem aut condonationem ullam in iis sibi vicissim capitulares facere possint, si fecerint nulla sit sed distributiones ita perceptas, teneatur in conscientia restituere, qui fraudem fecit. Præterea designetur qui notet defectus absentium Adeliter et secreto, cui etiam tertia pars cedat mulctarum, quavis collusione prorsus exclusa. Portiones vero tam ex decimis quam ex obventionibus debitæ, in quotidianas distributiones convertantur, ac dividantur secundum erectionem et superioris Concilii canonem, quem innovamus, atque omnino servare manda-

<sup>»</sup> à título de cátedra, ni de lectura, ni por otra cualquier causa que

<sup>»</sup> sea ó ser pueda, salte á sus horas y residencia, si no suere en

<sup>»</sup> caso de enfermedad, con apercibimiento que se procederá á va-

<sup>»</sup> cante de su prebenda, y se proveerá en persona que resida y

sirva. Y si alguno aunque sea dignidad no asistiere y residiere
 en el coro y servicio de su iglesia no se dé por presente, ni se

<sup>»</sup> le acuda con los emolumentos y distribuciones de ella, de que

<sup>»</sup> conforme á derecho y santo concilio de Trento no debe gozar. » No son menos importantes, con respecto á la residencia, las leyes

 <sup>4, 5, 6, 8</sup> y 9, del mismo título y libro.
 (1) Conc. Trid. sess. 24, cap. 12, de Reform.

mus (1). Iguales disposiciones es fácil notar en lós demas concilios, erecciones y estatutos de la Iglesia americana.

De las graves penas impuestas en el derecho canónico contra los prebendados inasistentes al coro, se infiere claramente, que la asistencia es obligatoria bajo de grave culpa. Así es que los teólogos comunmente enseñan que pecan mortalmente, los que son notablemente omisos en el cumplimiento de esta obligacion: si bien no califican a menudo de grave omision la inasistencia que no exceda de dos ó tres dias (2). Mas en cuanto a la multa ó pena pecuniaria, establecida por las respectivas erecciones ó estatutos, incurre en esta, el que sin causa falta en el coro, á una sola hora ó parte notable de ella.

(1) Con relacion al apuntador de fallos, digna es de atencion la disposicion del provincial Mejicano II (lib. 3, tit. 6, \$ 3), concebida en estos términos : Ut constet manifeste qui præbendati sacras horas et divina officia non obierint, in singulis cathedralibus ecclesiis, probate fidei sacerdos in Punctatorem creetur, qui coram episcopo aut ejus officiali juret se in officio suo obeundo, fidem et diligentium præstiturum, et librum punctationum accurate asservaturum, illumque cuiquam minime ostensurum, neque antea capitulo redditurum, quam officii sui rationem reddiderit, deinde liber punctationum in Archivo ecclesia reponatur. Si vero Punctator absit, alius substituatur, qui, præstito juramento, altero in libro omnes notet, qui divinis officiis non interfuerint, eo tempore quo Punctator abfuit. Punctatori vero redeunti hujus rei rationem reddat, ut punctationes in ejusabsentia notatas in librum suum transcribat; officium autem Punctatoris nullus nisi sacerdos exerceat, neque ab eo sine justa causa removeatur. Al mismo objeto se refiere la ley 6, tit. 11, lib. 1 de Indias, que dice : e Rogamos y encargamos á los arzobispos y obispos que den las » ordenes convenientes para que en sus iglesías haya apuntador, » cuenta y razon de los prebentiados que tuvieren obligacion de » acudir y lo dejaren de hacer; con tal precision que los preben- dados cumplan enteramente con su obligación, y no lo haciendo » sean multados; pues de lo contrario demas de la nota que dan s con su poca asistencia, hacen falta al culto divino y a la de-

cencia de su estado.
 (2) Véase à S. Ligorio; Feologia meral, lib. 3, n. 675.

Los canónigos segun la comun doctrina, ne cumu plen con su deber si, pudiéndolo hacer, no cantan é rezan en alta voz, por si mismos el eficio divino. Déclaró á este propósito Benedicto XIV, en su constitucion Cum semper de 1744, que los prebendados que asisten al coro, absque divinæ psalmodiæ cantu, præbendarum et distributionum non facere fructus suos (1).

En orden al tiempo, modestia, compostura, ceremonias y solemnidad con que debe celebrarse en el coro el oficio divino, y en cuanto á las atribuciones y deberes del presidente de coro, y otros varios importantes pormenores, debese consultar y cada cual debe observar, en cuanto le concierne, las reglas consuetas y estatutos de su respectiva iglesia.

De otras varias cuestiones relativas al oficio divino, nos ocuparemos, cuando en su lugar se trate esta materia.

7. — Pasamos á mencionar los principales derechos y prerogativas de la corporacion capitular, y de los miembros de ella: 1º la mas señalada prerogativa del capítulo de la iglesia catedral consiste en el derecho que tiene de proveer al gobierno de la diócesis en sede vacante, derecho de que se tratará mas adelante; 2º el consentimiento unas veces, y otras el consejo del capítulo, se requiere por derecho comun, para el despacho de los negocios mas graves en el gobierno de la diócesis, segun se dijo arriba en el artículo tercero; 3º el capítulo puede ejercer en sus miembros, el derecho de la correccion que se liama de plano; consistente

<sup>(1)</sup> Recomendamos la atenta lectura de la institucion 167, en la que este sabio pontífice trata difusamente de las obligaciones de los prebendados con respecto à la residencia, continua asistencia al cero, y al tiempo, lugar, forma y modo de effebrar los oficies divines.

en la imposicion de ligeras penas (1); 4º puede dictar reglamentos ó estatutos concernientes á sus especiales negocios, al meior arreglo en la celebracion de los oficios divinos, al órden que debe observarse en sus acuerdos capitulares, etc.; con tal, empero, que en nada contrarien al derecho comun, ni al especial de las consuetas ó estatutos de la iglesia, ni perjudiquen en ningun sentido los derechos del obispo; y los que dictaren en debida forma, no obligan, sin embargo á los canónigos venideros, á menos que sean confirmados por el obispo (2); 5º tiene el derecho de que nada se establezca á su respecto, por el Dean ú otra dignidad que presida en su lugar, sin que previamente sea sometido á la deliberacion de la corporacion (3); 6º cuando se presenta el capítulo formando corporacion, preside á toda comunidad eclesiástica, tanto en la catedral como en cualquiera otra iglesia por cuanto se juzga que constituve un mismo cuerpo con el obispo: 7º cada uno de los miembros del capítulo, goza del derecho perpétuo á su prebenda ó renta, y demas obvenciones de costumbre, ocupa un lugar preeminente en el coro, y tiene voz y voto en las sesiones capitulares: 8º aunque los canónigos de la iglesia catedral no obtengan, en particular la calificacion de dignidades, participan de la del capítulo; y poseen, como las dignidades, el privilegio de que se les pueda cometer la ejecucion de los rescriptos de la silla apostólica (4).

<sup>(1)</sup> Cap. Irrefragabili 13, de Officio Ordinarii, donde se dice: Excesus Canonicorum cathedralis consueverunt corrigi per Capitulum.

<sup>(2)</sup> Véase à Ferraris verbo Capitulum, art. 3, n. 1, y siguientes hasta el 6.

<sup>(3)</sup> Así lo tiene declarado la Sagrada Congregacion.

<sup>(4)</sup> En cuanto á otras prerogativas de los canónigos, y en especial sobre la precedencia, cuando concurren á los actos públicos, en su iglesia ó las agenas, en corporacion ó como particulares,

8. — Con respecto á las Dignidades de los Capítulos, premitiendo acerca de ellas algunas nociones generales hablaremos en particular de las que existen en la Iglesia americana.

Los canonistas distinguen dignidad propiamente dicha, personado y oficio. La dignidad, dice Fagnano, es un cargo á que está anexa la administracion perpetua de cosas eclesiásticas, con cierta jurisdiccion y preeminencia en el grado. El personado tiene anexa la administracion, con precedencia en el coro, procesiones, y otros actos, pero sin gozar de jurisdiccion. El oficio, en fin, es un cargo con cierta administracion; pero sin jurisdiccion, ni especial prerogativa de precedencia.

Estas calificaciones se confunden, de ordinario, en la práctica. Segun los usos y costumbres de las Iglesias de diferentes paises, no solo ocupan distinto rango las Dignidades comparadas entre sí; pero tambien se califica por *Dignidad*, en unas iglesias, lo que, en otras, es un simple oficio. La primera dignidad en las catedrales de Italia es, por la comun el Arcediano. En las de España, Portugal y América, es la primera el Dean, y la segunda el Arcediano. En las de Alemania, obtiene el primer lugar el Prior ó Prepósito, dignidad no conocida en España ni América.

Las principales existentes en diferentes iglesias son, el Prepósito, el Dean, el Arcediano, el Arcipreste, el Cantor, el Escolástico, y el Tesorero.

Prepósito es el que preside el Capítulo en lo espiritual y temporal : y así obtiene esta Dignidad el primer lugar, en las iglesias donde existe.

El Dean ejerce la cura del Capítulo in spiritualibus; y se le considera como presidente de la corpora-

puede verse à Barbosa de Canonicis, y à Ferraris, verbo canonicatus, art. 8. cion: su autoridad pende mas bien de la costumbre, que del derecho comun.

El Arcediano era considerado en el derecho antiguo. como el vicario nato del obispo, y ejercia, en ese concepto, ámplias atribuciones. Administraba las rentas de las iglesias: v las distribuia con arreglo á los cánones; presentaba al obispo los ordenandos que creia idôneos: conocia y fallaba en todas las causas eclesiásticas; y se le llamaba el ojo del obispo. Creció, en fm, á tal punto la jurisdiccion de los Arcedianos, que empezaron á arrogarse la jurisdiccion v derechos exélusivos del obispo, pretendiendo obrar con independencia de este; por lo que se pensó seriamente en ponerles coto; y con esta mira los padres del Tridentino (1), reservaron á los obispos, exclusivamente, el conocimiento en causas criminales y matrimoniales, no obstante cualquier privilegio ó costumbre contraria: v mandaron que los Arcedianos no pudiesen visitar las iglesias de la diócesis, sin expresa comision del diocesano, y con obligacion de darle cuenta de la visita efecutada. Sin embargo conservan aun en el dia, importantes atribuciones y prerogativas, segun luego se verá.

El Arcipreste es una dignidad, que ocupa el segundo lugar en algunos Capítulos de iglesias catedrales. Amplias eran, en otro tiempo, las atribuciones del Arcipreste. Era el primero de los presbíteros; y se concedia esta dignidad, unas veces, en atencion á la edad, y otras, en consideracion al mayor mérito. Si ejercia sus funciones en la ciudad se llamaba, urbano; y si en el campo ó pueblos pequeños, rural. Las facultades del Arcipreste urbano eran relativas á la administracion de sacramentos, y á la jurisdiccion en el fuero interno: se le consideraba como auxiliar del obispo,

<sup>(1)</sup> Conc. Trid. sess, 24, de Reform. cap. 3 et 20.

y hallándose este ausente, ejercia sus veces, en todo lo respectivo al ministerio sacerdotal. Al Arcipreste rural correspondia el cuidado de los fieles ignorantes de las aldeas; vigilaba la conducta de los párrocos de su distrito; y daba cuenta al obispo del modo como estos desempeñaban el ministerio pastoral (1). En la actualidad las facultades del Arcipreste, penden de la voluntad del obispo, ó se detallan en los estatutos particulares de las iglesias donde existen.

El Cantor (Chantre se llama en América), al cual corresponde dirigir el coro en la celebracion del oficio divino; debiendo cuidar, de que las alabanzas divinas se digan con gravedad, órden, silencio y compostura; y que se evite en el canto no menos la precipitacion, que la excesiva tardanza.

El Primicerio asi llamado quasi primus in cera, porque se le solia inscribir el primero en el catálogo de los clérigos, se confunde á menudo, con el Cantor; pero en algunas iglestas es Dignidad diferente; á la cual corresponde la instruccion de los clérigos menores, especialmente en el canto.

El Escolástico (Maestre Escuela en España y América), presidia antiguamente las escuelas de los clérigos jóvenes. Elevado este oficio á Dignidad en muchas iglesias, se les confió el cuidado é inspeccion general de las escuelas.

El tesorero llamado tambien en el derecho, custos et Sacrista, es al que se comete el cuidado de las cosas de la iglesia, especialmenle el de las reliquias, vasos sagrados, etc.; y á veces tambien la recaudacion y depósito de los réditos y otras rentas de aquella.

Viniendo ya á tratar de las dignidades que se conocen en los Cabildos de las iglesias catedrales de América, en todos ellos aparecen uniformemente institui-

<sup>(1)</sup> Véase los cap. 1, 2 y 3, de Officie Archipresbyteri.

das, por medio de las respectivas Ereceiones, las cinco siguientes: 1ª el Dean; 2ª el Arcediano; 3ª el Chantre; 4ª el Maestre Escuela; 5ª el Tesorero.

Uniformes son tambien las Erecciones de América, en la designacion de las atribuciones y deberes de cada una de las dignidades mencionadas, y de los requisitos necesarios para obtenerlas (1). En el auto ereccional del obispado de Ancud, que expedimos ( año de 1844 ), á requisicion del supremo gobierno, para dar cumplimiento y cjecucion á la bula apostólica que creó este obispado, no hicimos mas que trascribir, sin ninguna alteracion sustancial, las disposiciones consignadas generalmente en las otras Erecciones de América, con relacion á las dignidades expresadas. Hé aquí, pues, el texto original de ese auto en la parte á que me refiero: « Instituimos en primer lugar la dignidad de Dean, primera despues de la pontifical, para un Dean que cuide y provea sobre todo lo perteneciente al oficio divino, tanto en el coro como en el altar, y en las procesiones que se hacen dentro y fuera de la iglesia, y donde quiera que el Cabildo se congregue para ejercer sus funciones, afin de que todo se haga con silencio, y con la honestidad y modestia convenientes: al mismo corresponde conceder licencia á los que se separan del coro, con justa causa, y no en otra manera.

» Instituimos la dignidad de Arcediano de la nueva

<sup>(1)</sup> La Ereccion de la Iglesia Mejicara, que es la misma que rige en todas las sufragáneas de aquella provincia eclesiástica se lee á continuacion de las actas del tercer Concilio Mejicano: edicion de Méjico de 1770. La del obispado de Santiago de Chile, (hoy arzobispado), que es la misma del obispado del Cuzco en el Perú, puede verse literal en Villarroel, part. 2, cuest. 18, art. 4. La de la Iglesia de la Imperial cuya silla se trasladó á Concepcion, se registra al principio del Sínodo del Señor Azua. Véase á Solorzano, Polit. Ind., lib. 4, cap. 4, sobre todo lo concerniente á las erecciones de las Iglesias de América.

iglesia; al cual corresponde el exámen de los clérigos que deben ser promovidos á los sagrados órdenes; asistir al Prelado cuando celebra solemnemente; visitar la ciudad ó diócesis, siempre que por el mismo Prelado se le mande, en virtud de sus letras comisionales, de cuyo cumplimiento no podrá excusarse, sino por causa de enfermedad ú otro justo impedimento; ejercer ademas todas las funciones que corresponden á su oficio por derecho comun y costumbres recibidas en las iglesias catedrales del pais; debiendo ser graduado, al menos de Bachiller, en alguno de los derechos ó en teología.

» Instituimos como tercera dignidad la Chantria, para la cual debe ser provisto, el que tenga conocimiento de música y de uno y otro canto, ó al ménos de canto llano; el cual estará obligado á cantar en el facistol, y enseñar ó cuidar de que se enseñe á los ministros de la iglesia, en el órden y modo que el Prelado dispusiere; ultimamente á disponer, corregir y enmendar todo lo que pertenezca al canto en el coro, y donde quiera que el cabildo se juntase con ese obieto.

» Instituimos la cuarta dignidad, con el título de Maestre Escuela, para la cual no sea presentado, sino el que fuere graduado en alguna Universidad general, en uno de los derechos ó en sagrada teología; y el que ocupare esta dignidad será obligado á enseñar por sí mismo á los ministros de la iglesia, y á todos los que quisieren oirlo, sobre aquellas materias que al obispo parezcan convenientes, caso que de otro modo no se pueda proveer á la necesidad de su instruccion.

» Instituimos la quinta dignidad con el título de Tesorero, al que corresponde, por medio de sus subalternos, abrir y cerrar la iglesia, tocar las campanas, proveer las lámparas, cuidar de las luces, del incienso, del aceite, pan y vino, y de las otras cosas necesarias

- á la celebración de los dividos oficios; proveyendo á todo esto de las rentas de la fábrica de la iglesia, segun el voto del cabildo, y determinaciones del Prelado.
- 9. No solo son idénticas las disposiciones de las Erecciones de América, en cuanto á las Dignidades de que se acaba'de hablar. lo son tambien, en lo respectivo á los canonicatos, y otras prebendas, beneficios y oficios de las iglesias catedrales. En todas ellas se nota, uniformemente, la institucion de 10 canonicatos, seis raciones y otras tantas medias raciones, seis capellanes de coro, seis acólitos, un sacristan, un pertiquero, un organista, un ecónomo ó mayordomo de fábrica, secretario de cabildo, maestro de ceremonias, sochantre y caniculario ó perrero; y en algunas, un apuntador de fallas (1). Unos mismos deberes se prescribe tanibien, en las Erecciones, á cada uno de esos empleados: deberes que, segun los usos recibidos, se acostumbra ampliar y detallar menudamente, en los estatutos y reglas consuetas de cada iglesia. Y en cuanto á las cualidades que deben concurrir en las personas, para obtener los beneficios eclesiásticos, generalmente se exige en dichas Erecciones: 1º que no sean exentas de la jurisdiccion ordinaria del obispo. bien sea por privilegio, ó por determinada profesion á oficio; 2º que las canongías no se provean sino en presbiteros, ó al menos en personas que se hallen en aptitud de ser promovidas al presbiterado, en el término legal; bastando, empero, para obtener las ra-

<sup>(1)</sup> Menester es advertir que si bien en el respectivo acto Ereccional, se instituyen todas las dignidudes, canonicatos, prebendas, beneficios y oficios meneionados; no se ponen desde luego en ejercicio sino los mas necesarios; suspendiendo los demas, para proveerlos oportunamente, con arreglo especialmente al aumento que con el tiempo vayan recibiendo las rentas de la respectiva intesta.

ciones, el diaconado, y pará las medias raciones, el subdiaconado; 3º que tanto las dignidades como los canonicatos, se provean siempre, en personas distintas; de manera que en ningun caso, pueda unirse una dignidad a un canonicato, ni al contrario (1).

10. — De los diez canonicatos de ereccion, en las catedrales de América, cuatro son de oficio, con la denominacion de canongía Teologal (lectoral se la suele llamar), Penitenciaria, Magistral, y Doctoral. Llámanse de oficio porque á mas de las obligaciones comunes á todos los prebendados, en órden á la celebración de los oficios divinos, en el coro y el altar, tienen estas anexo un cargo ú oficio especial.

Está mandado (2) que en los cabildos de América, haya estas cuatro canongías; y que sean del número de la Ereccion.

La Teologal y la Penitenciaria fueron instituidas por el Concilio IV de Letran bajo de Inocencio III (3): disposicion que aprobó despues el Tridentino, y mandó que los obispos creasen ambos oficios en sus catedrales, uniendoles para su congrua dotacion, la primera prebenda que en ellas vacase (4). El nombramiento de

(1) De ordinario se declara tambien en las Erecciones, que los beneficios eclesiásticos, deben considerarse patrimoniales.

(2) Hé aquí el texto fiteral de la 6, tit. 6, lib. 1, de Indias:

Mandamos que donde cómodamente se pudiere hater, se pre-

- senten en cada iglesia, un jurista graduado en estudio general,
   para un canonicato doctoral; y otro letrado teólogo, graduado
- tambien en estredio general, para etro canonicato magistral, que
- » tenga el púlpito con la obligacion que en las Iglesias de estos
- reinos tienen los canónigos doctorales y mágistrales; y otro te-
- » trado teólogo aprobado por estudio general, para leer la leccion
- de Sagrada Escritura; y otro letrado jurista ó teólogo para el ca nonicato de penitenciaria conformé à lo establecido por los de-
- retos del sacro Concilio Tridentino; los cuales dichos cuatre
- cretos del sacro Concillo Tridentino; los cuales dichos cuatr
   canonicatos, sean del número de la erection de la iglesia.
- (3) Cap. 4. ds Magistris. (4) Conc. Trid. sess. 5, cap. 1; ds Reform. et sess. 24, cap. 8, de Reform.

canónigo teólogo debe recaer, segun el Tridentino, en un doctor en teología. Corresponde á su oficio, dar á los clérigos lecciones de Escritura ó de teología; y mientras desempeña su cargo, se le considera presente en el coro, y gana las distribuciones cuotidianas (1). Al penitenciario corresponde oir las confesiones en la iglesia catedral; y asi mismo se le considera presente en el coro, durante las horas que emplea en el cumplimiento de su ministerio. Para ser promovido, debe tener cuarenta años de edad, y ser doctor en teología ó en derecho canónico; á menos que las circunstancias del lugar, y la necesidad ó utilidad de la iglesia, exijan se dispense en esos requisitos (2).

La canongía doctoral y magistral, son de institucion vigente, exclusivamente en las catedrales de España y América (3). A la primera corresponde la defensa de los derechos de la Iglesia; y á la segunda predicar los sermones llamados de tabla (4). La primera debe pro-

<sup>(1)</sup> Véase á Benedicto XIV. De Synodo, lib. 13, cap. 9, n. 17, y la Institucion 107, § 9, n. 55. — (2) Conc. Trid. sess. cit. sess 24, cap. 8, de Reform.

cap. 8, de Reform.

(3) Murillo, lib. 3, Decret. tit. 7, n. 74, hablando de la institucion de estas dos canongías dice: « Canonia magistralis instituta

<sup>»</sup> est a Leone X, et Sixto V, in cathedralibus Castellæ, Legionis, » Granatæ, et Navarræ, ut eam obtinens sit ecclesiæ concionator; et

<sup>»</sup> confertur doctori vel licentiato in theologia. Canonia doctoralis ab

<sup>»</sup> ipsis pontificibus fuit instituta, ut eam obtinens sit ecclesiæ advo-

<sup>»</sup> catus, et eam in suis negotiis et litibus defendat; et confertur doc-

<sup>»</sup> tori vel licentiato in jure canonico.»

<sup>(4)</sup> La ley 11, tit. 11, lib. 1, de Indias dice, con relacion al canónigo magistral: « Encargamos á los canónigos magistrales de » nuestras Indias, donde hubiere esta canongía, que pues les toca

<sup>•</sup> el ministerio de predicar, y es tan santo y necesario prediquen

<sup>»</sup> en ellas, todos los dias festivos; y otros que tienen de costumbre

las iglesias metropolitanas y catedrales, para que á su imitacion
 y ejemplo se animen los demas prebendados y dignidades que

<sup>»</sup> lo pudieren ejercitar, y tengan nuestros súbditos y vasallos mas

pasto espiritual, con que se aumente el fervor y celo del servi-

<sup>»</sup> cio de Dios nuestro Señor.» Y en la nota á esta ley se cita una

veerse en un jurista graduado de doctor en derecho canónico; y la segunda en un doctor ó licenciado en teología. Los deberes especiales de una y otra, penden de las leyes, costumbres y estatutos de cada iglesia.

Las cuatro canongías expresadas deben proveerse por oposicion, segun lo dispuesto por las leyes canónicas (1) y civiles (2); debiéndose observar, en cuanto á la forma de la oposicion, la costumbre adoptada en las iglesias.

11. — En los primeros siglos de la era cristiana,

real cédula de 1 de mayo de 1769, en que se ordena, que en vacante de la magistral, nombre el gobierno predicadores, y se pa-

giren de la real Hacienda.

(1) En la constitucion Pastoralis Officii de Benedicto XIII, se manda que las canongías teologal y penitenciaria se provean por oposicion. Esto mismo previene Benedicto XIV, respecto de las cuatro canongías, teologal, penitenciaria, magistral y doctoral, en su breve de setiembre de 1753 relativo al cumplimiento del concordato celebrado con el Rey de España.

(2) La ley 7, tit. 6, lib. 1, de Indias dispone lo siguiente : « Or-» denamos que la provision de las cuatro canongías doctoral, ma-» gistral, de escritura, y penitenciaria, se haga donde está dis-» puesto por suficiencia oposicion y exámen, como en la ciudad y reino de Granada, y nuestros vireyes y presidentes traten con » los prelados, que en vacando canongías hasta el dicho número » de cuatro, en cada una de las iglesias propuestas, ó que en ade-» lante propusiéremos para esto, se hagan poner edictos en todas » las ciudades, villas y lugares, que á los dichos nuestros vireyes ó » presidentes pareciere convenir, para que todos los letrados que » estuvieren repartidos por la tierra, asi en las prebendas de las » otras iglesias, como en oficios eclesiásticos y doctrinas, sepan » el dia del concurso, y que en él hagan sus actos, conforme á lo » que es de costumbre en casos semejantes, interviniendo en ello » el virey ó presidente, ó el que en nuestro nombre gobernare la » tierra ; para que de los mas suficientes se escojan y nombren tres » para cada prebenda, en cuya eleccion voten el arzobispo ú obis-» po, dean y cabildo de la metropolitana ó catedral, y den los » nombramientos abiertos á nuestro virey, presidente ó persona » que gobernare, los cuales nos enviarán con su parecer, para que » habiéndolos visto, elijamos y nombremos de los susodichos, ó » de otros, el que fuere de nuestra voluntad.»

correspondia á los presbiteros de la iglésia valeante, el cuidado y afiministracion de esta, hasta la provision del metropolitano; pero desde que se instituyeron los capítulos de las iglesias, se atribuyó á estos el gobierno en sede vacante, representando en esta parte al elero diocesano, en cuyo derecho sucedieron. Algunes refferen al derecho divino, el origen de esta prerogativa, que desde un principio fué adjudicada á los capítulos, por esplícitas decisiones canónicas.

Es, pues, principio inconcuso en el derecho, que en todo caso, en que cesa ó se impide y suspende la jurisdiccion del obispo, por cualquier causa canónica, se devuelve esta al cabildo de su iglesia. Ya en el articulo 4, del precedente capítulo, se indicó ligeramente los casos en que esto sucede; para deducir los varios modos, por los cuales espira la jurisdiccion del Vicario general. Vamos ahora á ocuparnos del mismo asunto con alguna mas detencion.

Que se extinga la jurisdiccion del obispo y vaque la silla, tanto por su muerte, como por deposicion y renutricia admitida por el Sumo Pontifice, es cosa de suyo manifiesta. Nótese, empero, de paso, que aunque por la muerte del obispo espira ipso facto la jurisdiccion de su vicario, son válidos los actos jurisdiccionales de este, hasta la fecha en que se recibe la noticia de la muerte; porque interviene en esos actos el título colorado, con las condiciones exigidas por derecho.

No es menos evidente la vacancia de la silla, por la traslacion del obispo a otra iglesia. Empero con relacion al tiempo preciso en que comienza a existir la vacante, se ha disputado mucho por los escritores americanos; defendiendo unos, que no vaca la silla del trasladado, hasta que recibida por este la bula de traslacion, entra en posesion de la segunda iglesia; y sosteniendo otros, que la vacante tiene lugar desde que recibida la carta de ruego y encargo y ateptada la pre-

sentacion para la segunda iglesia, sale el trasladado del territorio de la primera, para encargarse de la administracion en la segunda. Los fautores de una y otra opinion, aducen en su apoyo, respetables autoridades, y razones de gran peso; y es menester confesar que la practica de sábios y virtuosos prelados ha sido, á este respecto, muy varia é inconstante, pues ha habido muchos, que al salir del primer obispado, han nombrado Gobernador de este, mientras otros se han abstenido de ese nombramiento, y el Cabildo ha procedido al de Vicario Capitular. Puedese ver esta cuestion difusamente discutida en Villarroel (1); el cual

(1) Se ocupa de esta discusion en todo el articulo 14, part. 1. cuest. 1, de su Gobierno eclesiástico: y hé aquí como se expresa á la conclusion de dicho articulo: » Yo he puesto en belanza estas » dos sentencias. Veo la primera practicada entre obispos santos y » doctos, apoyada de doctores y fundada en buenos derechos. Por » la segunda hallo esas circunstancias todas, y tambien la prác-» tica, porque grandes prelados de las Indias no han dejudo go-» bernadores en sus primeras iglesias. Y estando la dificultata en » fiel no me atreveré à juzgar, pareciéndome que no he hecho poco; » habiendo señalado á las dos opiniones los fundamentos y séquito » que tienen; mas como estos mis libros tratan de un gobierno » pacífico, no seria fuera de mi instituto señalar un medio para » poner en paz la una y la otra opinion. Diré lo que hice antes de » entrar en este obispado, y lo que me parece que haria si de él » me trasladaran; no perque llegue à tanto mi presuncion, que » presuma ser ejemplar, sino porque quede visto, que no me de-» claro en un punto tan dificultoso, y de tamaño escrupalo. En lie-» gándome las bulas de su Santidad y celebrada mi consagracion, » autentique lo hecho, y con los ejecutoriales y bulas; remitides » testimonios a esta ciudad de Santiago, y di el gobierno al ca-» bildo todo, sin querer innover en el nombramiento de provisor. » Moviéme en este negocio el ánimo de entrar en mi obispado sin » dar á mis prebendados celos, y por huir aun los amagos de par-» cialidad. Y prosiguiendo este ya abierto camino, dejar á todo el » cabildo el gobierno y mi autoridad, para que nombrase el su » provisor. Y siendo cosa llana que no puede haber dos opiniones » encontradas juntamente ciertus, con esta forma de gobierno, era » infalible que no fueran los actos malos, pues la jurisdicción tenia despues de presentar en su verdadero punto de vista, las autoridades y razones en que se apoyan ambos bandos, concluye adoptando el partido mas seguro en tales circunstancias (1).

A mas de los casos expuestos, en que extinguiéndose la jurisdiccion del obispo, se devuelve esta al Cabildo, hay otros en los cuales se verifica la misma devolucion ó sea traslacion, solo por hallarse impedida ó suspensa la jurisdiccion de aquel. Tales son en sentir de respetables canonistas: 1º cuando el obispo es aprendido y reducido á servidumbre por los infieles o cismáticos, hasta que sea restituido á su libertad. Empero esta disposicion, que es expresa en el derecho (2), no es aplicable al caso, en que la autoridad civil, excediendo sus

» por si enteros los resguardos. Si al cabildo le toca el gobierno,

gobierna el cabildo: si al prelado, él les da su poder para poder
 gobernar. No he hallado otro medio, y en la ocasion lo abraza-

» ria con gusto, si me diesen algo mas á proposito.»

(1) Apesar de los graves fundamentos en que, segun se ha indicado, estriba una y otra de las dos opiniones mencionadas, somos de sentir que la vacante de la primera Iglesia, principia á existir, precisamente desde el momento en que el trasladado recibe oficial ó anténtica, noticia de haber sido absuelto en el consistorio del vínculo que lo ligaba á ella. Este sentir tiene en su apoyo la explicita v terminante decision del breve de Urbano VIII. que empieza Nobis nuper, de 20 de marzo de 1625, en el cual se aprueba y confirma la siguiente declaracion de la congregacion de obispos: Sacra congregatio, S. D. N. approbante, censuit ecclesiam a qua volens transfertur, seu quam dimittit episcopus, vacare ab codem tempore, quo idem episcopus ab illius vinculo absolvitur in consistorio Sanctitatis sua, etiam ante expeditionem littera vel adeptam possessionem secundæ ecclesiæ; et posteaquam hujus absolutionis notitiam episcopus habuerit, etiam ex testimonio seu documento secretarii S. collegii, vel alio modo. illico teneri eum abstinere ab exercitio ordinaria jurisdictionis, camque transire in capitulum tanguam sede vacante; et ita posse et debere capitulum statim ea jurisdictione uti. ac vicarium juxta concilii Tridentini decretum, eligere, sedemque vacantem publicare. Véase á Benedicto XIV, de Synodo diacesana, lib. 13, cap. 16, n. 7 y siguientes hasta el 10 (2) Cap. si Episcopus 3, de Supplenda negligentia, etc.

atribuciones, encarcelase al obispo y lo privase de la administracion, ordenando al cabildo asumir el gobierno de la diócesis (1): 2º si ausentándose el obispo á paises leianos, no deja nombrado Vicario general que le sustituva, ó si falleciese este durante la auscneja de aquel; pues que no pudiendo quedar la iglesia acéfala. v destituida de todo gobierno, parece indudable que este corresponde al cabildo por derecho propio, en cuanto representa al presbiterio; al menos hasta que avisado y requerido el obispo pueda proveerlo conveniente; 3º si el obispo incurre en las censuras de excomunion ó suspension: bien que seria menester fuese censurado vitando, esto es, que fuera nominatim denunciado, por autoridad competente, como tal excomulgado ó suspenso; porque siendo tolerado no perderia la jurisdiccion; y el ejercicio de esta, aunque ilícito, no adoleceria de nulidad: 4º si el obispo cae en demencia perpétua: mas no, si solo sufre una enfermedad transitoria que, por limitado tiempo, le em-

<sup>(1)</sup> Notable es á este respecto el reciente suceso, (año de 1838), del arzobispo de Colonia, con motivo de la célebre cuestion de matrimonios mixtos, en la que el celoso prelado sostuvo impertérrito la observancia de las leyes de la Iglesia : resistencia que le mereció la atroz persecucion del gobierno austriaco, el cual le encarceló y privó de la administracion de la diócesis, ordenando al cabildo procediese à nombrar vicario capitular. El cabildo se prestó apoyándose en el citado capítulo Si episcopus inaplicable al caso en cuestion; por lo que semejante procedimiento le fué justamente improbado por Gregorio XVI, en sus letras de 3 de mayo de 1838, en que les decia: Ita visi estis laicæ potestatis conciliis connivere, et in ejus conatus quodammodo convenire. Y con respecto al nombramiento hecho, disponia en dicho breve lo siguiente: Sinimus tantum Joannem Husquem, (el vicario del arzobispo nombrado vicario capitular). Coloniensis ecclesiæ procurationem obire, tanquam vicarium generalem V. fratris Clementis Augusti, donec is in suam sedem restituatur, vel alias per nos provideri contingat; ita tamen ut hujusmodi titulum servet ac præ se forat in omnibus et singulis quæ erit peracturus.

parque el uso de la razon: ni tampoco si adolece de una dehilidad de cabeza, que le haga menos apto para los negocios, pero que no le priva de la libertad suficiente para los actos morales. Se habla, pues, únicamente, de un constante mal estado, que le constituyera incapaz de todo acto moral.

Expuestos los casos en que, por extincion ó suspension de la jurisdiccion del obispo, se devuelve esta al Cabildo de la iglesia catedral; resta saber la extension y límites en que se encierra la jurisdiccion trasmitida á este.

Hé agui la regla que, à este respecto, puede fijarse atendido el mas comun. v mejor fundado sentir de los canonistas. Corresponde al Cabildo, y puede ejercer todas las facultades que pertenecen á la jurisdiccion ordinaria del obispo, tanto en el fuero interno, como en el externo, en lo aspiritual, como en lo temporal; á excepcion de los casos expresamente prohibidos por derecho, Mas no puede ejercer aquellos actos, que competen al obispo, por especial delegacion ó comision apostólica; á menos que la facultad para ejercerlos le corresponda al mismo tiempo por derecho ordinario, como sucede, por ejemplo, cuando se expresa en el derecho, que se le concede tal facultad, etiam tanquam Sedis Apostolica delegato, y en otros casos semeiantes (1). Mucho menos se trasmite al Cabildo la notestad de órden inherente al carácter episcopal; por lo que no puede ejercer ningun acto de los que, por derecho divino ó eclesiástico, requieren ese carácter; v. g. la consagracion de Iglesias, altares, vasos sagra-

<sup>(1)</sup> Tengase presente que, en América, las facultades de los obispos llamadas solitas é decenales, de que se hable en su lugar, si
estos no las delegan antes de su muerte, en persona determinada,
como pueden hacerlo, se trasmiten de hecho, en cuanto son delegables al cabildo de la vacante, segun está dispuesto por especial
breve pontificio.

dos, etc.; pero puede invitar á cualquier obispo, para el ejercicio de todo lo relativo á dicha potestad (1).

Establecida la regla general, notaremos los límites que el derecho señala á la jurisdiccion del Capitulo: 1º no puede enagenar los bienes de la iglesia vacante. salvo aquellos objetos quæ servando servari nequeunt. los cuales pueden ser enagenados, conservando su valor; á la manera que puede hacerlo el tutor, respecto de los bienes del pupilo, á quien se equipara la iglesia vacante (2); 2º no puede conceder letras comendaticias. en las cuales absuelva al clérigo de la potestad del obispo, y le permita la incorporacion en otra Iglesia; porque ese acto entraña cierta especie de enagenacion, y se ofenderia ademas los derechos del obispo; 3º no puede expedir dimisorias para recibir órdenes, dentro del año de luto ó viudedad de la Iglesia, sino á las personas obligadas á recibirlos ratione beneficii recepti vel recipiendi, conforme al decreto del Tridentino (3). que sometió el infractor á la pena de entredicho eclesiástico; 4º no puede conferir los beneficios de libre colacion del obispo (4); pero puede hacerlo, si la colacion pertenece simultáneamente al obispo y al cabildo; v tambien puede dar la institucion á los presentados para un beneficio, en virtud del derecho de patronato (5); 50 no puede suprimir prebendas ni otros beneficios, á causa de la exiguidad de productos ó réditos; porque esa facultad, la confirió el Tridentino (6)

<sup>(1)</sup> En Reinfestuel y Morillo sobre el título: No sede vacante aliquid innovetur, y mas latamente en Frasso, cap. 11, hasta el 15, puedense ver menudamente especificadas todas las facultades del cabildo en sede vacante.

<sup>(2)</sup> Can. Si qua 42, causa 12, q. 2. - (3) Sess. 7. cap. 10.

<sup>(4)</sup> Cap. Illa, Ne sede vacante, etc. - (5) Cap. unico, de Institutionibus in 6.

<sup>(6)</sup> Como observa Barbosa, de Petest, spiscopi, part. 3, alleg. 67, n. 3.

al obispo, con el consejo del capítulo; y por tanto no la puede este ejercer por sí solo; mucho mas si se advierte. que esa supresion importa una especie de enagenacion. v consiguiente diminucion del culto divino: 6º no puede conceder indulgencias, segun la opinion mas probable que sigue Benedicto XIV (1); porque si bien esa facultad pertenece á la jurisdiccion, no es tan necesaria al bien espiritual de la diócesis durante la vacante: v por otra parte se la considera anexa á la dignidad episcopal; 7º no puede, segun algunos, celebrar sínodo diocesano, sino es en aquellas diócesis donde está en práctica la anual celebracion de ella, que entonces, trascurrido el año, podria convocarla por nuedio de su vicario; 8º limita en fin, la jurisdiccion del capítulo, aquella regla general del derecho canónico. Ne sede vacante aliquid innovetur, en fuerza de la cual, ninguna innovacion le es permitida, que pueda. ni aun indirectamente, perjudicar á la Iglesia ó al obispo futuro.

12. — La jurisdiccion que, segun se ha visto, se trasmite al cabildo en sede vacante, la podia este ejercer en comun conforme á derecho. Empero los padres del Tridentino, tomando en cuenta, los graves inconvenientes de semejante sistema administrativo, las reñidas discordias que ocasionaba, la lentitud consiguiente en los procedimientos, y otros males que la experiencia diaria les hacia tocar, creyeron necesario mandar, que el Capítulo cometiese la jurisdiccion á un Vicario, para el gobierno de la diócesis, durante la vacante. Hé aquí la disposicion literal de ese decreto (2): Capitulum sede vacante.... officialem seu vicarium infra octo dies post mortem episcopi constituere vel existentem confirmare omnino teneatur, qui saltem in jure cano-

<sup>(1)</sup> De Synodo, lib. 2, cap. 9, n. 7.

<sup>(2)</sup> Sess. 24, de Reformat., cap. 16.

nico sit doctor, vel licentiatus, vel alias quantum fierit poterit idoneus. Si secus factum fuerit ad metropolitanum deputatio ejusmodi devolvatur. Et si ecclesia ipsa metropolitana fuerit.... capitulumque ut præfertur negligens fuerit, tunc antiquior episcopus ex suffraganeis.... vicarium possit constituere.

Antes de entrar en la explicacion de este decreto, indicaremos algunos de los vicios, por los cuales adoleceria de nulidad la eleccion de Vicario Capitular : vicios que pueden considerarse de parte de los electores, del electo, ó de la eleccion: 1º de parte de los electores, es nulo el sufragio, si están ligados con censuras, con tal que hayan sido nominatim denunciados; porque siendo tolerados, aunque no deben tomar parte en la eleccion, el sufragio que emitieran seria válido: si tienen impedimento que los inhabilite para sufragar bien sea por derecho natural como si son fátuos, ó por derecho eclesiástico, v. g. si no están ordenados in sacris (1): 2º de parte del electo hay nulidad, si tiene impedimento que los excluya de todo oficio eclesiástico, aunque solo sea dado en comision: v. g. si está excomulgado, suspenso ó irregular; siendo necesario empero que en los tres casos haya sido declarado tal por sentencia de juez competente, pues que sin esa declaracion hay por lo menos título colorado (2); 3º de

<sup>(1)</sup> Las leyes eclesiásticas privan tambien del derecho de eligir á los que à sabiendas eligieren un indigno (cap. Cum in cunctis 7. de Elect.); y á los que concurrieren á una eleccion hecha por abuso de la potestad secular (cap Quisquis 43, de Elect.). Pero estas disposiciones se refieren á las elecciones solemnes.

<sup>(2)</sup> En cuanto á la validez de la eleccion simoniaca no están acordes los autores. Gran número de estos están por la nulidad, y la prueban especialmente con el cánon. Ea quæ 5, caus. 1, quæstio 3, que dice: Ea quæ a SS, Patribus de simoniacis statuta sunt firmamus. Quidquid ergo vel in sacris ordinibus vel in ecclesiasticis rebus, vel data, vel promissa pecunia acquisitum est, nos irritum esse et nællas unquam vires habere censemus. Otros quiereu que la

parte de la eleccion misma habria nulidad, si no se convocara á un número considerable de los electores: si la mayor y mas sana parte de estos no adhiriera á la eleccion; pero si solo se omitiera la citacion de uno ú otro, podrian pedir los omitidos se anulase la eleccion (1): adoleceria esta en fin de nulidad, si no fuera libre, ó se hiciera per abusum secularis potestatis (2).

Pasando á considerar el citado decreto del Tridentino. Dispone este en primer lugar, que el cabildo haga la eleccion de Vicario capitular, dentro de los ocho dias inmediatos á la vacante; debiéndose entender, que si el obispo fallece fuera de la ciudad episcopal, y en otros casos análogos, los ocho dias se empiezan á contar, desde la fecha en que se tiene noticia de la vacante. De la fijacion de este término infieren los canonistas, que antes de vencerse puede gobernar el cabildo colecticamente; y Ferraris cita una decision de la congregacion del Concilio, en que se declara que en ese caso

eleccion simoniaca sea nula, sulo cuando se trata de beneficios ú oficios propiamente dichos; mas no tratándose de una comision temporal y transitoria, cuales, dicen, la designacion de vicario capitular. Esta segunda opinion no parece bastante segura, nótese que para que la eleccion se juzgue simoniaca basta, segun el compun sentir, que se procure simoniacamente un sufragio, aunque lo ignore el electo, y aun cuando la mayor y mas sana parte del capitulo, haya emitido legítimamente su sufragio, Afirma Reinfestuel que asi lo siente el torrente de los doctores; los cuales deseghan las limitaciones que aducen unos pocos.

(1) En quanto à citar ó no à los capitulares ausentes de la ciudad, y en quanto à admitir el sufragio à los que hallandose ausentes, pero dentro de la diócesis ó provincia están legitimamente impedidos para concurrir en persona; está decidido que se observe la costumbre. Véase à Ferraris, verbo Capitulum, art. 3, n. 46 y 47.

(2) Hé aquí la opinion de Murillo (lib. 1, Decret tit. 29), con relacion à las formalidades necesarias en la eleccion de vicario appitular: In ejus electione non est necessario servanda forma tex. in cap. 42, de elect. nes forma Trid. sess. 24 de Regular, cap. 6, Sufficit si in aliquem mojor pars electorum consentiat ex declar. Cong. Cardin. García de Benef. part 8, cap. 7, n. 22,

corresponde la administracion a todo el cuerpo, y no a la primera dignidad (1).

Si el cabildo dela trascurrir el término prefijado sin proceder à la eleccion, se devuelve el nombramiento, segun dicho decreto, al metropolitano, si la iglesia vacante es sufraganea; al obispo mas antiguo, si es la metropolitana; v al mas inmediato si la vacante es una iglesia exenta. Débese notar à este respecto: 1º que si el metropolitano ó el obispo sufraganeo en su caso no usa del derecho devuelto, puede purgar la negligencia v proceder à la eleccion el cabildo de la iglesia vacante. segun enseñan Barbosa (2), Murillo (3), y otros; cuya opinion juzgamos mas probable que la contraria, v así lo dejamos sentado, tratando de la jurisdiccion del metropolitano en los sufragáneos, cap. 5, art. 5 n. 2; 2º que si fallece ó de otro modo cesa la jurisdiccion del Vicario nombrado por derecho de devolucion, revive el del cabildo de la iglesia vacante; pues que como enseñan Barbosa, Monacelli v otros, citados por Ferraris (4), solo perdio el derecho por la primera vez, en pena de la negligencia; 3º que no solo se devuelve el derecho al metropolitano ú obispo respectivo, cuando es negligente el cabildo de la vacante; pero también cuando elije al que ni es doctor en derecho, ni persona idónea, como se deduce de la frase del Tridentino, si secus factum fuerit, en que se alude á uno y otro caso; y asi lo ha declarado la sagrada congregacion del Concilio (5); 4º que segun enseña Benedicto XIV (6), cuando la Iglesia sufraganea carece de cabildo, la elec-

<sup>(1)</sup> Sacra cong. conc. 19 sept. 1620, apad Ferraris, verbo Captulum, art. 3, n. 30. — (2) Deofficio episcopi, Alleg. 54, n. 164.—
(3) Lib. 1, Decretal, tit. 29, n. 300. donde cita à Garcia de Boneficiis. — (4) Ferraris en el lugar citado, n. 57. — (5) El mismo Ferraris en el lugar citado, n. 56.

<sup>(6)</sup> De Synodo, lib. 2, cap. 9, n. 2.

cion de Vicario corresponde directamente al metropolitano; el cual asegura tambien haber declarado la congregacion del Concilio, que ese derecho puede ejercerlo el Vicario capitular de la metropolitana, cuando esta se halla vacante (1); 5º que segun opina Murillo (2) siguiendo á Barbosa, el Vicario instituido por el metropolitano, en los casos expresados, puede ser destituido por este, del propio modo que el obispo puede destituir á su Vicario.

En cuanto á la persona eligenda, el Concilio exige, que si no se confirma el Vicario que era del obispo, la eleccion recaiga en individuo, qui saltem in jure canonico sit doctor vel licenciatus, vel alias quantum fieri poterit idoneus. Las palabras saltem in jure canonico, parceen indicar que debe preferirse el doctor en teología; pero Ferraris afirma haber declarado la congregacion del Concilio, que no basta el doctorado en teología; y del mismo sentir son Barbosa y otros que cita Murillo (3). Sea como se quiera, la calidad de doc-

<sup>(1)</sup> Por especial breve de Inocencio XI, de 24 de abril de 1679, está mandado, que en las catedrales de las islas Filipinas que no tienen cabildo, el obispo mas inmediato se encargue del gobierno de la iglesia vacante. Y con respecto á los países de misiones, Benedicto XIV en la bula Quam ex sublimi, dispone: 1. que donde existen párrocos, ellos solos, ó en union de otros eclesiásticos, si asi se acostumbra, procedan á la eleccion de vicario capitular; 2. que en los lugares donde hay obispos residentes, pero no existen párrocos sino algunos misioneros diseminados en distintos puntos, tengan los obispos vicario general, el cual ejerza, muertos ellos, las funciones de vicario capitular; 3. que si los vicarios apostólicos en dichos países no tienen coadjutor con derecho de sucesion, nombren ellos un vicario, que con el carácter de delegado de la silla apostólica les suceda despues de su muerte en el gobierno del vicariato.

<sup>(2)</sup> Lib. 1, Decretal. tít, 22, n. 301.

<sup>(3)</sup> En el lugar citado, n. 300. Del mísmo sentir es el Solorzano en su *Política Indiana*, lib. 4, cap. 13, citando á otros y la práctica de España; su adicionador cita al número 150, cuatro cédulas

tor es dispensable, al menos si se carece de persona adornada de ella, segun consta de la siguiente frase: vel alias quantum fieri poterit idoneus. Aunque el decreto conciliar no exige se haga la eleccion en un miembro del capítulo, parece regular se prefiera el capitular al extraño en igualdad de circunstancias; y aun añade Ferraris, que asi lo tiene declarado la congregacion de obispos y regulares (1). Si el Vicario capitular no es doctor ni licenciado en derecho, debe elegirse un consultor ó asesor jurista y práctico en el foro que lo dirija en el ejercicio de la jurisdiccion contenciosa, como está mandado respecto del Vicario general, cuando este es teólogo y no jurista (2).

Acerca de la facultad del cabildo para la revocacion ó destitucion del Vicario elegido por él, varias son las opiniones que dividen á los canonistas. Afirman unos que una vez elegido el Vicario no puede ser destituido por el cabildo, cuya jurisdiccion cesó con el nombramiento, y se trasmitió al primero el cual debe obrar con entera independencia y libertad, segun la mente del Concilio. Pero esta opinion, que es de pocos, carece á nuestro juicio de probabilidad, no solo como contraria al principio canónico, de que omnis res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur; sino porque, en el comun sentir, la jurisdiccion permanece radicaliter en el cabildo, pues solo la comete al Vicario quo ad usum vel actum; à lo que se agrega que el Concilio no privó al cabildo de ese derecho, que compete á todo el que delega á otro su jurisdiccion, pues no hizo otra cosa que obligarle á hacer la delegacion, y prescribir el modo y forma de la eleccion. Otros defienden, y esta es ciertamente la opinion mas comun,

reales, en que se ha mandado se haga el nombramiento en doctor ó licenciado en cánones y leyes.

<sup>(1)</sup> Ferraris, verbo Capitulum, art. 3, n. 80.

<sup>(2)</sup> Ferraris, en el lugar citado, n. 55.

trae puede el cabildo destituir ad libitum a su Vicario: y aducen en su apoyo, entre otros graves fundamentos. varias declaraciones de la sagrada congregacion: v entre ellas, una expedida en una causa de Lima, en 29 de setiembre de 1623. Otros, en fin, á quienes adhiere Benedicto XIV, (1) no le conceden esa facultad, á menos que intervenga justa causa aprobada por la congregación de obispos y regulares, segun aseguran haber decidido la misma congregacion. Puede verse difusamente tratada esta cuestion en Solorzano (Politica Indiana, lib. 4, cap. 13), donde despues de citar los autores y fundamentos de las dos últimas opiniones. concluve asi al n. 43: « Por manera, que en » punto de derecho, parece que es esta la mas verda-» dera v comun opinion (la que enseña la revocacion ó » destitucion ad libitum): pero sin embargo la prác-» tica de España tiene recibido é introducido, que si se » hacen de hecho estas revocaciones, y los vicarios » nombrados por los cabildos apelan de la injusticia » de ellas, y ocurren á las Reales Audiencias por via de » fuerza, sean amparados y mantenidos en sus oficios. » v avudados por todos los remedios posesorios, si no » se alegase alguna causa tan grave que pueda justi-» ficar la revocacion.»

Es otra cuestion de grave importancia ¿si puede el Cabildo limitar la jurísdiccion del Vicario nombrado, reservándose el uso y ejercicio de ciertas facultades? Defiende la negativa Benedicto XIV (2); el cual des-

<sup>(1)</sup> En en obra de Synodo diacosana, lib. 2, cap. 9, n. 4, con estas palabras: Vicarius Géneralis potest ab episcopo pro suo libito et sine ulla causa removeri: Vicarius vero capitularis, semel electus, non potest a Capitulo révocari nisi causa adprobata a sacra congregatione negotiis Episcoporum et Regularium proposita, quod ad eadem sacra congregatione fuisse sopius declaratum refert Barbosa. Cit. cap. 42, de Canon. et Dignit., n. 47.

<sup>(2)</sup> De Synodo Diacesans, lib. 4, cap. 8, n. 10; y en el lib. 2, cap. 9, n. 4.

pues de confesar que en otro tiempo prévaleció la afirmativa, y que á ella adhirió la congregacion del Concilio, en una decision de 18 de noviembre de 1651 : se expresa á continuacion del modo siguiente. Verum cum postea prævaluerit sententia opposita et jam communiter doctores sentiant, integrum non esse Capitulo ne minimam partem quidem jurisdictionis sibi reservare, sed totam quam habet conferre debere Vicario Capitulari... etiam sacra congregatio e priori sententia recessit, aliudque judicium tulit in alia strift controversia... Merece sobre todo especial atencion la razon producida por los canonistas que cita el sabio pontifice (1), á saber: que no se evitarian los graves inconvenientes que obligaron á los Padres del Concilio á prescribir el nombramiento de un Vicario, si al Cabildo le fuera permitido reservarse el uso de ciertas facultades que requieren especial mandato.

Hé aqui algunas otras disposiciones importantes relativas al Vicario capitular.

Tanto el Vicario capitular como los otros oficiales, que administran en la vacante, pueden y deben ser residenciados por el obispo sucesor, y castigados por este, si delinquieren en su oficio, aun cuando hayan sido residenciados y absueltos por el Capítulo (2).

Aunque, el Vicario sea prebendado, debe asignár-

<sup>(1)</sup> En dicho lib. 2, cap. 9, n. 4.

<sup>(2)</sup> Hé aquí el texto del Tridentino: Episcopus ad eamdem ecclesiam vacantem promotus ex eis quæ ad eum spectant, ab eisdem OEconomo, Vicario, et aliis quibuscumque officialibus et administratoribus, qui Sede vacante fuerunt a Capitulo, vel ab aliis in ejus locum constituti, etiamsi fuerint ex eodem Capitulo rationem exigat officiorum, jurisdictionis, administrationis, aut cujuscumque eorum nuneris; possitque eos punire, qui in eorum officio seu administratione deliquerint, etiamsi prædicti officiales, redditis rationibus a Capitulo vel a deputatis ab eodem, absolutionem aut liberationem obtinuerint.... Sess. 24, de Reform, cap. 16.

sele el honorario acostumbrado, de los frutos ó ingresos de la vacante (1).

La jurisdiccion del Vicario capitular espira, en el momento que el obispo confirmado presenta las bulas y toma posesion del obispado; y en la iglesia Hispano-Americana, luego que el Electo ha presentado al Cabildo la cédula ó carta de ruego y encargo, se le da, en virtud de ella, la posesion, con arreglo á las leyes y á la antiquísima universal práctica, de que se hablará en su lugar.

Si el Vicario capitular es prebendado, ocupa en el coro y procesiones el lugar que como á tal le corresponde; pero si no es del cuerpo del cabildo, ocupa el lugar inmediato despues de la primera dignidad que representa á la corporacion (2).

<sup>(1)</sup> Asi lo siente el adicionador del Solorzano, política Indiana, lib. 4, cap. 13, n. 141, citando á su favor á Paz Jordan, Barbosa, Pignateli, Laureni y otros.

<sup>(2)</sup> El mismo adicionador del Solorzano en el lugar citado n. 139 y 140, donde cita en su apoyo, al cardenal de Luca, Barbosa, Pignateli, Laureni, Marchet, Ricio, etc. Del mismo sentires Murillo, lib. 1, Decretal., tit. 28, n. 300.

## CAPITULO IX.

LOS PARROCOS, SUS COADJUTORES Y VICARIOS O TENIEN-TES, CAPELLANES DE RJÉRCITO, Y DE OTROS ESTA-BLECIMIENTOS.

- Art. 1. Nocion del párroco y parroquia. 2. Origen de las parroquias: su ereccion, union y division: práctica de América.
  3. Provision de parroquias, interinatos y renuncias en América.
  4. Jurisdiccion de los párrocos, y objetos á que se extiende: la que compete á los de América. 5. Breve enumeracion de las principales obligaciones de párroco, por derecho comun, y el especial de América. 6. Derechos útiles y honoríficos de los párrocos. 7. Coadjutor del párroco. 8. Vicario teniente del mismo.
  9. Capellanes del ejército, y otros en América.
- 1. En nuestra obra titulada: Manual del párroco americano, se ha tratado extensamente la materia de este capítulo. De ella tomamos la mayor parte de las doctrinas, que en este lugar vamos á emitir, con la concision y brevedad que demanda nuestro propósito.

Sin detenernos en la etimología de la voz párroco, decimos, que ella designa « al sacerdote, destinado y » canónicamente instituido por el obispo, para presidir » una iglesia determinada, dentro de la diócesis donde » administra jureproprio, los sacramentos y otros auxilios espirituales, á los fieles comprendidos en el distrito señalado á dicha iglesia. »

En otro tiempo el nombre de parroquia se tomaba, de ordinario, por la diócesis del obispo, como consta de varios textos del antiguo derecho canónico (1). Hoy

<sup>(1)</sup> Can. Si quis 4, y los dos sig. dist. 92: y el cap. Apostolica de Decimis.

se entiende por parroquia, « un distrito ó territorio designado por el obispo con límites fijos, donde existe un Rector permanente, con facultad de regir al pueblo comprendido en él, y de administrarle los sacramentos y etres auxilios espirituales. » Dícese 1º un territorio designado por el obispo, porque segun el derecho canónico y el comun sentir de los canonistas, solo al obispo y al papa corresponde la ereccion de parroquias (1). Dícese 2º donde existe un rector permanente, porque la perpetuidad es esencial á todo beneficio eclesiástico; y con respecto á la ereccion de parroquias dijo el Tridentino: unicuique suum perpetuum peculiaremque parochum assignent (2).

Para que una iglesia se diga y sea en realidad parroquial, requiérese: 1º que haya sido erigida con autoridad del papa ó del obispo; 2º que le haya asignado este un distrito determinado, con límites fijos;
en el cual debe existir, segun derecho, al ménos diez
casas ó familias (3); 3º que tenga un solo rector ó
párroco perpétuo (4); 4º que este solo párroco ejerza,
en este distrito, la cura de almas y la jurisdiccion en
el fuero interno; de manera que ningun otro se atribuya esa facultad, cual si la tuviera por derecho ordinario (5).

2. — Si se ha de juzgar por los monumentos de la historia, ninguna institucion de parroquias existió, durante los tres primeros siglos de la Iglesia (6).

<sup>(1)</sup> Can. Nullus omnino 11. can. 16, quæst. 17; y el Tridentino sess. 24, de Reform. cap. 13.

<sup>(2)</sup> El Tridentino en el lugar citado.

<sup>(3)</sup> Can. unio 3, can. 10, quæst. 3.(4) El Tridentino en el lugar citado.

<sup>(8)</sup> Cap. Quia plerisque de Officio ordinar.; cap. Cum non ignores de præbendis; y el Trident. citado.

<sup>(6)</sup> Vtase d Tomasino Vetus et nova ecclesia disciplina, part. 1, lib. 1, sap. 21; y a Cristiano Lupo, de Parochiis ante annum Christi

1

ì

Una sola iglesia habia en la ciudad principal de la diócesis, á la que concurrian todos los domingos, para celebrar los oficios divinos y recibir la eucaristía, no solo los fieles de la ciudad, sino los de los campos y aldeas vecinas. El obispo presidia esta única iglesia, en la cual ofrecia los divinos misterios, asistido de los presbíteros v diáconos, administraba el bautismo. V solo en su ausencia los presbiteros, y reconciliaba solemnemente á los pecadores públicos. Aumentado considerablemente el número de los cristianos, se empezó á crear otras iglesias en la ciudad; pero iglesias. que no eran ni podian llamarse parroquias, puesto que el obispo comisionaba á su voluntad diferentes presbiteros, para que fueran á ejercer en ellas las funciones sagradas, y presidieran al pueblo, en los domingos y otras fiestas solemnes. Las primeras parroquias, con designacion de rectores fijos, que en ellas ejerciesen el ministerio sagrado y presidiesen el pueblo, se erigieron en las aldeas y lugares pequeños, para la comodidad de los fieles, que no podian venir á laciudad, á cumplir con los deberes religiosos. Mas tarde las hubo en las ciudades; pero no todas principiaron á existir á un tiempo; porque esto pendia del arbitrio de los obispos, que atendian á este respecto, al mayor ó menor número de los cristianos, y a la pecesidad ó utilidad de las nuevas erecciones (1).

El derecho canónico y el Concilio de Trento atribuyen, segun se ha visto, á los obispos, la facultad de erigir nuevas parroquias; y por idéntica razon, la de proveer la union y division de las mismas. En cuanto à la ereccion, el Tridentino (2) manda á los obispos;

millesimum; en cuyo último escrito se demuestra que antes de ese año no existieron en las ciudades verdaderas parroquias.

<sup>(1)</sup> Véase à Devoti Instit. Canon., lib. 1, tit. 3, sect. 10, § 67, y la nota n. 1.

<sup>(2)</sup> Sess. 24, de Reform., cap. 13.

Ut in civitatibus et locis ubi nullæ sunt parochiales ecclesiæ quamprimum fieri curent, non obstantibus privilegiis quibuscumque, et consuetudinibus immemoriabilibus. Y con respecto á la division, les prescribe en otro lugar, lo siguiente (1): In iis vero (habla de las parroquias antiguas) in quibus ob locorum distantiam seu difficultatem parochiani sine magno incommodo ad percipienda sacramenta et divina officia audienda accederet non possunt, novas parochias, etiam invitis rectoribus, juxta formam Constitutionis Alexandri III, quæ incipit ad audientiam, constituere possint. La forma de la division á que se refiere el Concilio se lee en el capítulo Ad audientiam 3, de Ecclesiis ædificandis.

En América se prohibe proceder á las sobredichas erecciones, uniones y divisiones de parroquias, sin el consentimiento y aprobacion de la autoridad civil. Hé aquí el texto de la ley 40, tit. 6, lib. 1. Rec. de Indias: « Damos licencia y facultad á los prelados diocesanos » de nuestras Indias, para que habiendo necesidad de » dividir, unir ó suprimir algunos beneficios curados, » lo puedan hacer, precediendo consentimiento de » nuestros vice-patronos, para que juntamente con los » prelados den las órdenes que convengan. » Agregaremos que la práctica ha sido constantemente conforme á la disposicion de esta ley.

3. — Con respecto á la provision de parroquias en América, hé aquí algunas disposiciones importantes, consignadas en el código de Indias. La ley 24, tit. 6, lib. 1, ordena, que previa la fijacion de edictos convocatorios, y el exámen sinodal, en concurso de opositores, con arreglo al Tridentino; los arzobispos ú obispos elijan, de los examinados y aprobados, tres de los que conceptuen mas dignos, y pasen la terna al virey

<sup>(1)</sup> Sess. 21, de Reform., cap. 4.

ŀ

presidente ó gobernador, expresando la edad, órdenes. grados de bachiller, licenciado ó doctor, beneficios que havan servido, y demas calidades y requisitos que concurran en cada uno, para que de ellos el virev ó presidente presente al arzobispo ú obispo, el que crevere mas á propósito; al cual se dé la colacion y canónica institucion del beneficio: y que los prelados no puedan proponer en la terna, sino los examinados y aprobados en el concurso, y de estos los mas dignos. Pero si solo hubiere un opositor, dispone la ley 25, siguiente. que lo proponga el prelado al virey ó presidente; y este lo presente para que se le dé la institucion canónica; con tal que en esto se proceda sin fraude; porque si en realidad ha habido otros opositores aprobados. debe omitirse la presentacion, hasta que se propongan los tres, con arreglo á la ley anterior. Mas notable es la disposicion contenida en la ley 28 de dicho título, cuyo texto dice: « Declaramos que aunque el exámen » de los propuestos para beneficios toca á los ordina-» rios, vá nuestros vireyes, presidentes y gobernadores. » el elegir para cada doctrina, beneficio ú oficio, uno » de los propuestos y aprobados por los examinadores, » puedan los vireyes, presidentes y gobernadores, que » tuvieren el ejercicio de nuestro real patronato, infor-» marse extrajudicialmente de las partes y suficiencia » de los propuestos para elegir el mejor; y dado que » ninguno de ellos sea á propósito ni suficiente para » el beneficio ú oficio que se hubiere de proveer, y sean » todos tan insuficientes, que con ninguno de ellos se » pueda descargar nuestra conciencia, pedirán al pre-» lado que les proponga sugetos en quien concurran » las calidades necesarias; pero esto ha de ser en caso » que de otra manera no se cumpla con la obligacion » de nuestra conciencia guardando las leyes de este » título, »

Con relacion á los exámenes para la provision de los

beneficios curados en sede vacante, la ley 37 del mismo título prescribe: que los vireyes, presidentes y otros que ejerzan el derecho de presentacion, en nombre del soberano, nombre cada uno en su distrito, una persana eclesiástica de letras, conciencia y experiencia... que asista con los examinadores á los exámenes sin voto; la cual pueda informarles lo conveniente, para proceder con mas acierto, en el ejercicio del patronato.

Por la ley 48 de dicho título reproducida y mandada observar estrictamente, en cédula de 5 de diciembre de 1796, se encarga á los arzobispos y obispos, no tengan vacantes las parroquias, por mas de cuatro meses; y se manda que trascurrido ese período, no se dé algun salario ni estipendio á los curas nombrados en interin. Empero esta ley no ha estado en observancia, por graves dificultades, nacidas especialmente de la escasez de clero.

Los interinos que administran las parroquias, sea por estar suspendidos los propietarios, ó por enfermedad ó ausencia de estos, ó por muerte, renuncia ó destitucion de los mismos, mientras se proveen las vacantes por oposicion con arreglo á las leyes; son nombrados exclusivamente por los prelados eclesiásticos, sin que intervenga ninguna presentacion, de parte de las autoridades que ejercen el patronato; como tambien se previene en diferentes cédulas de la materia; que cita el Solorzano (1). « Ni al Patron (dice este escritor) se » le perjudica ni hace agravio, en que el nombrado

<sup>(1)</sup> Politica Indiana, lib. 4, cap. 15. En este capítulo trata tambien el Solorzano é impagaa con sólidos argumentos la ley llamada de concordia, que es la 38, tít. 6, lib, 1, de Indias, que dice estar derogada por cédulas posteriores. En el lugar correspondiente nos ocuparemos de la disposicion de esa famosa ley; cuya derogacion se repitió en cédula de 1 de agosto de 1795, en la que se maudó, « que en adelante no puedan ser removidos los curas y doctrineros instituidos canónicamente sin formarles causa y oirles

» por el prelado, entre á ejercer semejante ministerio. » en interin, sin su presentacion : porque esta, de de-» recho, soto le compete en los beneficios que se pro-» veen en propiedad, como expresamente lo deciden » varios textos, y lo resuelven comunmente cuantos » autores escriben en esta materia. » « Si bien (añade » mas adelante el mismo) tendré yo siempre por con-» veniente, que el prelado eclesiástico, cuando tratase » de hacer estas provisiones interinas, si el tiempo diere » lugar para ello, dé cuenta de ellas y de las causas » porque se hacen, al virey ó cobernador, que en nom-» bre de su Maiestad ejercieren su real patronato, si-» quiera para guardar el respeto y decoro que por este » título se les debe conforme á derecho, y porque se » ha de acudir luego á ellos, para que se les manden » pagar sus sínodos ó salarios. »

En Chile se acostumbra dar cuenta al supremo gobierno ó á los intendentes respectivos, de los nombramientos de interinos que hacen los prelados para la administracion de las parroquias vacantes (1).

conforme á derecho.» Y sin embargo, en Chile se mandó restablecer en pleno vigor, la indicada ley de.concordia, por decreto de 24 de mayo de 1839, que se lee en el Boletin, lib. 8, pág. 144.

(1) Por decreto del gobierno peruano de 11 de setiembre de 1834 se declaró: 1. que si bien por las leyes de Indias, y la cédula de 5 de setiembre de 1796, las vacantes de curatos no deben durar mas de cuatro meses; sin embargo, la costumbre de no proveerlos dentro de ese término se hallaba apoyada en la circunstancia de prevenirse por cédula de 27 de febrero del mismo año, y otras varias relativas al Sinodo, que los interinos continuasen desempeñando los curatos por todo el tiempo que excediese de dicho plazo; y en la práctica antigua y general de no celebrarse concursos con frecuencia, por los graves perjuicios que de ellos se siguen al bien espiritual de los pueblos; 2. que á los curas de indios, tanto propios como interinos, debe examinarse en el idioma indico, por ser la instruccion en el idioma dicho, un requisito indispensable prescripto por el Concilio III, Limense, y por las leyes de Indias y varias cédulas; 3. se ordena poner en conceimiente

Con respecto à las renuncias de curatos en propiedad, y de otros beneficios eclesiásticos, la ley 41 del citado título dispone lo siguiente : « Declaramos v mandamos que todas las renunciaciones de curatos ó beneficios eclesiásticos, se han de hacer siempre ante los prelados diocesanos, y ellos han de dar cuenta al virey, presidente ó gobernador que ejerciere nuestro patronato real, para que conforme á él, se provean, y asi se ejecute en todas las Indias. » En cédula de 4 de abril de 1794, se hizo extensiva la disposicion de esta ley, á las renuncias de prebendas, canongías y dignidades; de manera que, segun ella, correspondia á los prelados calificar y aprobar las causas en que se apovaba la renuncia, y ponerlas en conocimiento del vice-patrono; y dando cuenta uno y otro al rey, esperar su soberana resolucion.

Volviendo á la presentacion para los beneficios curados, en Chile y generalmente en las otras repúblicas de Hispano-América, la ejercen, de ordinario, los respectivos presidentes, del propio modo y en la misma forma, que los antiguos vireyes y presidentes, con arreglo á la ley 24, tit. 6, lib. 1, de Indias, de que se habló arriba: si bien en la república Mejicana, segun parece y se infiere de un decreto de 16 de mayo de 1831, los gobernadores de los Estados federados, y el presidente en su caso, solo han tenido la exclusiva, mas no la presentacion. En Chile la reciente ley del Régimen Interior de 10 de enero de 1844 (artículo 76), declara, que los Intendentes de las provincias no pueden presentar para ningun beneficio eclesiástico.

4. — La jurisdiccion de los párrocos, es ordinaria, pues que es anexa á un oficio instituido por derecho

del gobierno toda provision inferina de curato, para que este pueda juzgar si concurren como es debido en el nombrado, los requisitos que en la ley civil y eclesiástica, son de rigor, en los propietarios.

eclesiástico, que confiere un derecho perpêtuo, para regir las almas en nombre propio. Mas esta jurisdiccion se limita, por derecho comun, al fuero interno ó de la conciencia; de manera que ninguna jurisdiccion tienen en el fuero externo, sea voluntario ó contencioso, á ménos que se les cometa por especial delegacion del obispo.

Infiérese de aquí, que los párrocos, atendido el derecho comun y ordinario, y prescindiendo de especial comision, ó costumbre legítima, no pueden fulminar excomunion ni otra censura, en general ni en particular, como consta del comun sentir de los canonistas (1), y de la práctica de la Iglesia; pues que tal potestad no les ha concedido el derecho, ni les es necesaria; puesto que su jurisdiccion se limita al fuero interno; y si no pueden conocer ni decidir judicialmente ninguna causa, tampoco pueden excomulgar ni fulminar otras censuras que demandan conocimiento judicial.

Dedúcese tambien, que no pueden dispensar con sus feligreses, en las leyes y preceptos eclesiásticos; porque esa facultad corresponde á la jurisdiccion voluntaria, en el fuero externo, de que carecen los párrocos. Pueden, empero, dispensar, por delegacion ó comision al ménos implícita y tácita, cual es la que interviene en la costumbre, pero solo en ciertos casos particulares, que ocurren con frecuencia: v. g. en los ayunos, en la observancia de los dias festivos, en cuanto á oir

<sup>(1)</sup> En la edad media se solia conceder á los párrocos la facultad de escomulgar é imponer otras penas como se deduce del capítulo Cum ad ecclesiarum 3, de officio judicis ordin.; y como observa Fagnano sobre dicho capítulo, se les daba á menudo, el título de prelados por razon de la jurisdiccion contenciosa que ejercian. Hoy convienen todos los canonistas, en que los párrocos, en razon de tales, carecen de poder judicial, no pueden decretar penas, ni llamarse prelados.

la misa, ó á la cesacion de obras serviles, aun cuando haya fácil recurso al obispo, si tal es la costumbre (1); pero segun la comun opinion en ningun càso pueden dispensar, ni conmutar los votos ó juramentos, aunque sean temporales, y en materia de poca importancia; ni aun dado que haya urgente necesidad y no se pueda ocurrir al obispo.

Hablando de la jurisdiccion propia de los párrocos, y objetos á que se extiende, distinguiremos, con los canonistas, los derechos exclusivamente reservados á estos, que se llaman mere parroquiales; los que corresponden en general á todo sacerdote, y se llaman mere sacerdotales; y los cuasi parroquiales, que aunque tienen cierta conexion con los mere parroquiales, y de ordinario, corresponden al párroco, pueden fácilmente corresponder á otros por costumbre á permiso del obispo; por lo que se suelen llamar mixtos.

Principiando por la administracion de sacramentos, cuéntase entre los derechos mere parroquiales, la del bautismo solemne, la extremauncion, la privada y solemne bendicion nupcial; actos que segun derecho (2), y la general práctica de la Iglesia, competen al párroco con exclusion de los otros sacerdotes. La del sacramento de la penitencia corresponde tambien al párroco por derecho ordinario, y sin necesidad de especial aprobacion ni delegacion del ohispo; y como este es un acto de jurisdiccion voluntaria le puede ejercer en sus súbditos aun fuera del territorio de la diócesis; aunque esta administracion la cometen los obispos, á su arbitrio, á otros sacerdotes, en subsidio de los párrocos. En otro tiempo eran obligados los

<sup>(1)</sup> Suarez, de Legibus, lib. 6, cap. 14; Sanchez, lib. 8, de Matrimonio, disp. 9, n. 27, et alii communitor.

<sup>(2)</sup> Clementina 1, de Privilegiis, et Conc. Trid., de Matrimonio, sess. 24, cap. 1 et 13.

fieles a confesarse con el parroco propio, para cumplir con el precepto de la confesion anual (1): obligacion que no subsiste, porque la Iglesia hoy ha permitido se cumpla ese precepto, con cualquier sacerdote aprobado y expuesto por el obispo.

Con respecto al sacramento de la Eucaristia, se deben distinguir la celebracion de la misa, y la custodia, distribucion, pública exposicion, y solemne procesion del sacramento. La celebracion es comun á todos lossacerdotes, pues que ninguna jurisdiccion requiere; y por tanto es funcion meramente sacerdotal: el párroco es, empero, obligado á celebrar y aplicar la misa por el pueblo, todos los dias festivos (2); y aunque dejó de existir la obligacion, que en otro tiempo tenian los fieles, de asistir en esos dias, á la misa del párroco propio (3); se les debe aconsejar la observancia de esa antigua disciplina: pues que en tales dias no solo instruve el párroco á sus feligreses en la sagrada doctrina, y les sugiere importantes máximas de moral y virtud; pero tambien se hace en la misa parroquial, la denunciacion de los dias festivos y ayunos de la semana, las proclamaciones de matrimonios y ordenandos, y otras publicaciones que es necesario ó conveniente lleguen á noticia del mayor número posible del pueblo. Es tambien especial privilegio de las iglesias parroquiales, que el párroco pueda y deba celebrar en ellas la misa y oficios divinos, en los tres dias últimos de la semana santa: si bien no se numera este, entre los derechos mere parroquiales, porque ademas de ser comun á las iglesias de los regulares, pueden y suelen concederlo los prelados á otras iglesias. Ni tampoco se cuenta en-

<sup>(1)</sup> Cap. 12, de pænit. et remiss. — (2) Conc. Trid. sess. 23, de reform. cap. 1 y la constit. sum semper oblatas de Benedicto XIV, año de 1744. — (3) Can. 4, y 5, caus. 6, cuest. 2; y el cap. 2, de parochiis.

tre los mismos, la celebracion de misas solemnes, en ciertos dias del año; porque esto tambien se suele permitir á los rectores ó capellanes de otras iglesias inferiores, y es negocio que se deja al prudente arbitrio de los prelados.

La dispensacion ó sea distribucion de la Eucaristia, se permite por general costumbre á todos los sacerdotes especialmente al tiempo de la celebracion del sacrificio; porque segun el Tridentino (1) la Iglesia desearia, que in singulis missis recibieran todos los fieles la comunion de manos del sacerdote. Hay, no obstante, dos excepciones: la de la comunion pascual, que para cumplir con el precepto de la Iglesia debe recibirse precisamente en la iglesia parroquial (2); y la administracion de ella á los enfermos, que segun las prescripciones canónicas, corresponde exclusivamente al párroco (3).

La exposicion de la sagrada Eucaristía, y la bendicion que con ella se da al pueblo, corresponde al párroco con sujecion á las reglas que le prescriba el obispo; pero no se numera entre las funciones mere parroquiales, por cuanto, segun se ha dicho en casos semejantes, pende del arbitrio del obispo conceder esa facultad á las demas iglesias, y ásus rectores ó capellanes. Esto mismo debe decirse, con relacion á la solemne procesion del venerable sacramento.

Los sacramentales instituidos por la Iglesia á ejemplo de los sacramentos, son tambien reservados al párroco, á causa de la relacion y semejanza que con estos tienen. Así es que compete al párroco la bendicion de la fuente bautismal, que prepara la materia adaptada al bautismo solemne. La bendicion de las muge-

<sup>(1)</sup> Conc. Trid. sess. 22, de secrificio misso, cap. 6. — (2) Cap. 2, de ponit. et remiss. — (3) Cap. 10, de celebrat, missor. et Clement, 1. de privilegiis.

res post partum que es una especie de purificacion, y por la misma razon, la aspersion del agua lustral, en los domingos, al pueblo reunido en la iglesia, se refieren tambien á los derechos parroquiales, aunque no tan estrictamente, que á veces no correspondan tambien á otros sacerdotos, por concesion del obispo, ó por la costumbre. Tanto menos pertenecen rigurosamente á los derechos parroquiales, otras bendiciones no reservadas al obispo; tales como las de candelas, ceniza, palmas, fuego, y otras semejantes. Tampoco se numera entre ellas, la exposicion de las imágenes y sagradas reliquias, aun cuando se bendiga con estas al pueblo; con tal que se observe el rito prescripto en los rituales aprobados por autoridad eclesiástica.

La razon de todo lo dicho se explica suficientemente, observando que los obispos al instituir las parroquias, creyeron oportuno distinguir los oficios y cargos de los eclesiásticos; de manera que los unos quedasen exclusivamente reservados á los párrocos; otros pudiesen ser libremente desempeñados por los demas sacerdotes; y otros, en fin, se permitiesen á estos en general, interviniendo comision del obispo, bien sea explícita ó solamente tácita é implícita, cual es la que entraña un largo uso ó costumbre legítima.

Los párrocos en América, á mas de la jurisdiccion ordinaria en el fuero interno, anexa á su oficio, por derecho comun, ejercen jurisdiccion delegada en el fuero externo, en cuanto son, y se les espide en sus nombramientos, el título de vicarios de los obispos, con delegacion de facultades mas ó menos ámplias en el fuero contencioso; conforme á los usos y prescripciones de las respectivas diócesis, y á la voluntad de los obispos, que suelen cometerlas mas extensas, á los párrocos de los pueblos ó distritos mas distantes de la curia episcopal.

En general, se inviste del carácter de vicarios, á to-

dos los que tienen sus parroquias fuera de la ciudad cabecera del obispado; y como tales vicarios tienen notarios eclesiásticos, nombrados por el obispo, con quienes actuan en el ejercicio de la jurisdiccion que se les comete. Hé aquí las facultades que, de ordinario. se les delega: 1º la de recibir en forma legal la informacion de libertad y soltería, previa á la celebracion del matrimonio; asi como la que se presta para justificar y comprobar la verdad de las causas, que ante el párroco se aducen, para solicitar por su conducto la dispensa de impedimentos impendientes ó dirimentes de matrimonio; 2º la de iniciar y tramitar, hasta poner en estado de definitiva, las causas pertenecientes al foro eclesiástico á excepcion de las criminales, matrimoniales y beneficiales, que por su mayor grayedad se reservan, de ordinario, al conocimiento del provisor v Vicario general de la diócesis: 3º la de conocer v decidir las demandas verhales de esponsales, y en las de divorcio decretar, en casos urgentes, una separacion temporal, mientras se interponen en debida forma ante el tribunal del provisor, á quien corresponde el conocimiento y decision en toda causa de divorcio; 4º la de celar é impedir, por los medios correspondientes á su oficio, la perpetracion de pecados públicos, usando, en caso necesario, de la jurisdiccion que tienen en el fuero externo para el castigo de los culpados, é implorando, con ese objeto, la autoridad y auxilio que el juez civil debe prestarle, con arreglo á las leyes; 50 la de fulminar censuras y otras penas eclesiásticas, en casos urgentes, y no habiendo otro medio de hacerse obedecer en el ejercicio de las facultades que se les comete en el fuero contencioso; y en otros casos en que, por delegacion especial, se les autoriza para ello, por las constituciones sinodales ó estatutos de los obispos.

Véase el capítulo 9 de nuestro Manual del Párroco, dende se trata difusamente de la jurisdiccion que, en

el fuero externo, ejercen los párrocos de América, en su carácter de vicarios de los obispos.

į

í

- 5. Pasamos á hacer una breve reseña de las principales obligaciones del párroco, remitiendo al lector que quiera mas abundante instruccion, á los lugares que respectivamente se citará.
- 1. La obligacion que tiene el párroco de residir en su parroquia, si no es de precepto divino, al menos es de gravísimo precepto eclesiástico, inculcado y repetido, á menudo, en los sagrados cánones. El Tridentino declaró expresamente (1), que los no residentes, á mas del grave pecado que cometen, no hacen suyos los frutos del beneficio pro rata absentiæ, y son, por consiguiente, obligados á restituirlos, á la fábrica de la iglesia, ó á los pobres, etiam alia declaratione non subsecuta. Ademas el obispo puede, segun el Tridentino, compeler les párrocos á la residencia, aun con censuras, et aliis juris remediis, hasta proceder á privarlos del beneficio, si asi lo exigiere su contumacia.

La residencia del párroco debe ser personal, segun la letra de los cánones; de manera que ausentándose, falta gravemente á su deber, aun cuando deje sustituto, que con igual ó mayor exactitud desempeñe el ministerio. Ni basta la residencia personal, si esta solo es material, es decir, inactiva y ociosa; pues está obligado á la formal, que consiste en cumplir por sí mismo los deberes anexos al oficio parroquial; de manera que si, no obstando enfermedad ú otro legítimo impedimento, descarga todo el trabajo ó la mayor parte en su vicario ó teniente, no solo falta á su deber, en lo que tedos convienen, sino que, en sentir de graves autoras, algo severos por cierto, es obligado á la restitucion de los frutos (2).

(1) Conc. Trid. sess. 23, cap. 1.

<sup>(2)</sup> Véase la Institucion 17, de Benedicto XIV.

Tres condiciones deben concurrir, con arreglo al Tridentino y al sentir de sus expositores, para que la ausencia sea excusable: el nombramiento de sustituto, licencia del obispo, y causa legítima. En cuanto á la primera, el decreto del Tridentino dice: Vicarium idoneum ab ipso ordinario approbandum cum debita mercedis assignatione relinquant: á saber, un sacerdote aprobado y facultado, en la diócesis, para administrar el sacramento de la penitencia. La licencia del obispo se requiere para cualquier ausentia aunque sea breve: repetidas veces han declarado las congregaciones romanas, que no es lícito ausentarse por una semana, sin esa licencia, aunque se deje sustituto idóneo. Débense consultar sobre esto, los estatutos de las respectivas diócesis (1). La causa legítima es tambien necesaria para la ausencia; pero debe distinguirse la breve ausencia que no excede el bimestre, de la propiamente dicha que traspasa ese período. Para la primera basta cualquier causa racional y justa, segun el juicio prudente del párroco y del superior; pero tal que guarde proporcion con el tiempo de la ausencia. Mas para la segunda son menester graves causas tales como las que se explicaron tratando de la residencia de los obispos (cap. 6, art 4), es decir: Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, et evidens Ecclesia aut Reipublicæ utilitas (2).

(2) Acerca de la residencia de los curas, véase el cap. 18, accion 4, del Concilio Limense III; el tit. 6, lib. 3, del Mejicano III; la constitucion 3, tit. 10, del Sínodo de Santiago de 1763: y la constitucion 3, cap. 5, de la de Concepcion; la ley 2, tit. 15, lib. 1, Nov. Rec. y la ley 9, tit. 11, lib. 1, de Indias.

<sup>(1)</sup> La constitucion 10, del Sinodo de Santiago de 1763, manda bajo de grave precepto, que ningun cura salga fuera de su curato por un dia entero sin dejar sustituto que sea confesor aprobado; y que aun dejándole no se ausente por mas de dos dias sin licencia in scriptis del obispo o provisor; o al menos con la delvicario foráneo que hubiese en la provncia: el cual la puede conceder solo por cuatro dias.

2. Gravísima es la obligacion que tienen los párrocos de predicar la palabra divina á sus feligreses, al menos todos los domingos y dias festivos. El Tridentino inculca repetidas veces el cumplimiento de esa obligacion, y manda que se castigue con graves penas á los trasgresores (1). Todos convienen por consiguiente, en que es reo de grave pecado el párroco que, raro aut numquam concionatur, etiam præcisa gravi necessitate populi (2). No es, empero, fácil determinar cuando la omision llegara á ser grave. Algunos juzgan, dice S. Ligorio (3) no sin fundamento, que es pecado mortal omitir la predicacion, per unum mensem continuum, aut per tres menses discontinuatos in toto anno: tanto mas que el Tridentino previene á los obispos, compelan á los párrocos con censuras, al cumplimiento de este deber, si despues de amonestados han faltado á él por espacio de tres meses. Otros califican esa opinion de excesivamente rigurosa. Débense consultar los estatutos de cada diócesis, la mayor ó menor necesidad de la predicacion y otras circunstancias. Previene tambien el Tridentino á los obispos, cuiden de que al menos todos los domingos y dias festivos se enseñe, en todas las parroquias, á los niños y personas ignorantes, los rudimentos de la fé; y que si fuere menester compelan con censuras al cumplimiento de ese deber; cuya observancia inculcan tambien á los párrocos los estatutos de todas las diócesis. Claro es que para cumplir debidamente con esta obligacion, no basta enseñar á los niños y personas rudas la letra del catecismo y demas oraciones; cosa que las mas veces pueden hacer otros por el párroco; sino que es menester explicarles, con

<sup>(1)</sup> Conc. Trid. sess. 5, cap. 2, do reform. et sess. 24, cap. 4, et 7, et alibi.

<sup>(2)</sup> Véase á Barbosa de officio parochi part. 1, cap. 11, n. 8.

<sup>(3)</sup> Teología moral, lib. 3, n. 289.

claridad y sensillez, el sentido de los dogmas y preceptos (1).

- 3. El párroco debe anunciar al pueblo, en la misa parroquial de los domingos, los avunos eclesiásticos v dias festivos de la semana entrante; debiendo observar á este respecto, las provisiones de los estatutos sinodales, que á menudo les mandan fijen en lugar público, en sus iglesias, dos tablas; en una de las cuales se registren los dias festivos, y en otra los ayunos de precepto de todo el año. Deben asi mismo publicar, en los domingos v dias festivos, las amonestaciones matrimoniales, y las proclamaciones de ordenandos, en la forma prescripta por el derecho y estatutos diocesanos. Deben, en fin. hacer todas las publicaciones y notificaciones que les ordene el prelado, de edictos, monitorios, ó cualquier otro acto concerniente al gobierno eclesiástico. Se les prohibe empero publicar, sin expresa autorizacion del obispo, indulgencias concedidas de nuevo por la silla apostólica: é igualmente la publicacion de milagros atribuidos á persona que falleció en opinion de santidad, á menos que sean previamente examinados y aprobados por el obispo (2).
  - 4. Los que tienen á su cargo la cura de almas, están
- (1) Con respecto à la obligacion de los párrocos de predicar y enseñar la doctrina cristiana, léanse la bula Apostolici ministerii de Inceencio XIII, expedida especialmente para los reinos de España; los breves ub primum y et si minime de Benedicto XIV; el Provincial Limense III, accion 2, cap. 5; el Mejicano III, lib. 1, tit. 1; las constituciones 1 y 2, tit. 10, del Sínodo de Santiago de 1763; y las constituciones 5 y 6, cap. 5 de la de Concepcion. (2) Consultado en relaçion à las publicaciones dichas, el Tridentino sessa. 23, y de reform. decreto de delectu ciborum; el cap. 5, de la misma sesion; y el decreto de inpocatione sanctorum de la sesion 25. El Mejicano III, lib. 3, tit. 2, § 8 : el Sínodo II, de Santo Toribio, y el tercero del mismo cap. 50; el de Santiago de 1763, constitucion 13, tit. 10; y la de Concepcion, constitucion 28, cap. 5

obligados por precepto divino, dica el Tridentino, á conocer á sus ovejas. De ahí la obligacion de visitar á sus parroquianos, de tratarlos á todos con paternal afecto, de interrogar á los padres y madres acerca de sus hijos, sirvientes, operarios, para conocerlos á todos, y hacer alcanzar á todos los oficios de su ministerio; sosteniende á los débiles, corrigiendo á los delincuentes; procurando precaver y arrancar los escandalos, con el precepto, el consejo, la exhortacion, los ruegos, y otros medios mas eficaces, cuando no bastan los insinuados; obrando siempre con prudencia, y sin exceder los límites de sus atribuciones (1).

5. Debe el párroco orar á menudo por sus ovejas, para implorar el remedio de sus necesidades, y que su predicacion, consejos y exhortaciones, recibiendo la celestial bendicion, produzcan el fruto deseado; porque, segun la sentencia del apóstol, neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus. Debe cuidar de que todos aprendan á orar y oren cual conviene, y enseñen á los suyos á orar: no omitir jamas en su iglesia, las oraciones públicas, que en ciertas solemnidades y dias festivos, le prescriban, los estatutos sinodales: practicar, en fin, en compañía de sus feligreses, otras distribuciones y ejercicios piadosos, que le sugiera su ferviente celo por el bien de las almas (2).

6. Todos los pastores de almas deben, segun el Tridentino, pauperum miserabiliumque personarum curam paternam gerere (3). Aunque su ministerio tiende directamente al bien espiritual de las almas, la bene-

<sup>(1)</sup> Léase el § 12, lib. 3, tít. 2. del concilio Mejicano III; y el capitulo 1, del Sínodo 8. de Santo Toribio.

<sup>(2)</sup> Léase el S 8, lib. 3, tit. 2, de vigilantia et cura cura subditos, del Mejicano III; el cap. 3, Sinodo III. de Santo Toribio; y la constitucion 4, tit. 9. Sinodo de Santiago de 1768,

<sup>(3)</sup> Ses. 24, de reform, cap. 1,

ficencia que con los miserables ejercen, es un medio excelente de ganarlos para la piedad y virtud; y el pueblo toca, así, con los sentidos, la verdad de aquella bella sentencia de Santiago (1): Religio munda apud Deum et Patrem hæc est, visitare pupilos et viduas in tribulatione eorum. De suma importancia son los deberes que, á este respecto, imponen á los párrocos las leyes y estatutos sinodales (2).

7. Los párrocos están obligados á celebrar el sacrificio de la misa, tam frequenter ut suo muneri satisfaciant, segun la expresion del Tridentino. Por consiguiente, les urge esa obligacion, en todos los dias que los fieles son obligados á oirla, y cuando deba celebrarse para administrar el viático á un enfermo; ó si se pide la celebracion por el alma de un finado antes de entregar el cuerpo á la sepultura; y por último, en otros casos que lo demande la costumbre, ó lo prescriban los estatutos sinodales. El Tridentino declaró tambien, que los párrocos están obligados por precepto divino à ofrecer el sacrificio por sus ovejas (3). Benedicto XIV, explicando este precepto, en la bula Cum semper, año de 1744, decidió: 1º que se satisface á esa obligacion, aplicando la misa por el pueblo, todos los domingos y dias festivos de precepto; 2º que no exime de su cumplimiento, la escasez de réditos ó frutos del beneficio, ni la costumbre contraria aunque sea inmemorial; pero que puede el obispo dispensar con los párrocos pobres, para que puedan recibir extipendio en los dias festivos; con tal que apliquen la misa por el pueblo, dentro de la siguiente semana; 3º que están sujetos á dicha obligacion, no solo los

<sup>(1)</sup> Epistola Jacobi, cap. 1, v. 27.

<sup>(2)</sup> Véase el cap. 13, Sinodo II, de Santo Toribio; y el cap. 2, Sinodo III del mismo.

<sup>(3)</sup> dicha sesion 23, cap. 1.

párrocos propios, sino tambien los interinos ó vicarios temporales que administran el curato (1).

En el siguiente libro tratando del sacrificio de la misa, se hablará de otros pormenores, concernientes a esta obligacion del parroco.

- 8. Debiéndose administrar el bautismo con el agua bendecida con las ceremonias y solemnidades que prescribe la Iglesia, cuya bendicion está mandado se haga solo en los dos dias de sábado santo y vigilia de Pentecostes; está obligado, por consiguiente, el párroco, á mantener en su iglesia, pila bautismal, con el objeto expresado; debiendo ser la pila de materia sólida, y conservarse tapada y colocada en lugar decente (2).
- 9. Debe tambien tener el crisma y sagrados óleos necesarios para la administracion del bautismo y estremauncion, conservándolos depositados en tarros de oro, plata, ó al menos de estaño, para proveer oportunamente las crismeras, que deben ser de la misma materia. Tanto el crisma como los óleos, se deben renovar todos los años, pidiéndolos á la mayor brevedad, despues de la consagracion de ellos, que se hace el jueves santo. Los antiguos se queman en la forma que prescribe el ritual romano; si los nuevos escasean, se les mezcla en caso necesario óleo no consagrado, en menor cantidad (3).
- 10. En toda iglesia parroquial debe conservarse depositado el Santísimo Sacramento, para el viático de los enfermos; debiendo ser el copon donde

<sup>(1)</sup> Véase el concilio Limense II, p. 1, cap. 6; y el Sínodo, II, de Santo Toribio cap. 2, la constitucion 10, tít. 10. Sínodo de Santiago de 1763.

<sup>(2)</sup> Sínodo de Lima de 1613, tít. 3, constitucion 1.

<sup>(3)</sup> Véase el Mejicano III, Iib. 1, tít. 6 § 9, 10, y 11; el Sínodo III, de Santo Toribio; y el de Santiago de 1763, tít. 5, constitucion 6.

se deposita, de oro, ó de plata con la copa dorada al interior; y se ha de guardar con la debida reverencia en el tahernáculo cerrado con llave; y en el mismo lugar, el portaviático, tambien de oro, ó de plata dorada por el interior, y ambos han de estar benditos; conservándose constantemente una lámpara ó luz encendida delante el sacramento (1).

11. El párroce debe llevar á lo menos cinco libros. 1º el de bautismos, en el cual se sientan las partidas de bautismos, con expresion del nombre de los bautizados, su edad, fecha del bautismo, nombre de los padres y padrinos: 2º el de confirmaciones, en cuvas partidas se sienta la fecha de la confirmacion, el nombre del obispo confirmante, la edad y nombre del confirmado, y el del padrino ó madrina: 3º el de matrimonios, cuvas partidas han de expresar, la fecha del matrimonio celebrado con las solemnidades de derecho. el estado libre y nombre de los contraventes, sus padres y testigos: 4º el de entierros, en el cual se registran las partidas respectivas, especificando la fecha del entierro, los nombres, edad y estado de los muertos, la recepcion de sacramentos, y otorgamiento de testamento: 5º el de fábrica, que debe llevar el párroco. en las parroquias donde no hay ecónomo que le lleve, para sentar, en debida forma, la cuenta de ingresos v egresos de ese ramo.

En todo lo concerniente á estos libros, y otros que en algunas diócesis se ordena llevar, como igualmente respecto del archivo parroquial, debe observar el párroco los respectivos estatutos sinodales, y prescripciones de los prelados (2).

<sup>(1)</sup> Véase el Concilio Limense III, accion 2, cap. 21; el Sínodo 10, del mismo Santo Toribio, cap. 22, y 13; el Mejicano III, lib. 3, tít. 17, § 1, y 2; y el Sínodo de Santiago de 1763, tít 5, const. 1, y 3.

<sup>(2)</sup> Léanse las disposiciones del Concilio Mejicano III, lib. 3, tit. 2,

12. Es obligacion del párroco, la formacion de matriculas ó descripciones generales de sus feligreses, á cuyo respecto débense observar las disposiciones de los concilios provinciales y diocesanos que las prescriben, y las reglas y órdenes de los prelados, relativas al tiempo, modo y forma de la ejecucion (1).

En el libro siguiente, en que se tratará la materia de sacramentos, se hablará de los oficios y obligaciones de los párrocos, en órden á la administracion de cada uno de ellos.

6. — Mencionadas en general las obligaciones de los párrocos; digamos tambien algo, con relacion á los derechos útiles y prerogativas honoríficas de los mismos.

Derechos útiles de los párrocos, son las oblaciones ó prestaciones, que, con arreglo á las leyes ó costumbres laudables, tienen derecho de exigir, en el ejercicio de ciertos actos del ministerio, para subvenir á su congrua sustentacion, y á las expensas que demanda el cumplido desempeño de las funciones de su cargo.

En los obispados de América, se fijan y detallan esos derechos, en ciertas ordenanzas, llamadas vulgarmente aranceles, que especifican los actos del ministerio parroquial, á que son anexas ciertas erogaciones pecuniarias, que deben hacer los fieles, para la congrua sustentacion del párroco que les administra los sacramentos, y demas auxilios espirituales de la religion; con designacion de la cuota á que debe ascender cada una de esas erogaciones. Estos aranceles, segun la

de vigilantia et cura subditorum § 11; del Sínodo III, cap. 17, y Sínodo 4, cap. 7, de Santo Toribio; del de Santiago de 1763, constit. 11, tít. 10; y el de concepcion cap. 5, constit. 19; y el Ritual Romano tít. 10, cap. 2.

(1) Consúltese en órden á matrículas el Concilio Mejicano III, lib. 3, tit 2, de vigilantia et cura erga subditos, § 1; el Sinodo IV, de Santo Toribio, cap. 3, y 4; el de Santiago de 1768, tit. 10, constitucion 7; y el Ritual Romano.

ley 9, tit 8, lib. 1. de Indias, deben dictarse en los concilios provinciales; y en todo caso, es menester que concurra, para su legal fuerza y ejecucion, el acenso y aprobacion de la autoridad civil competente (1). Pertenecen en América á los derechos útiles de los párrocos, la percepcion de las primicias que les corresponde exclusivamente; y la de ciertas pensiones ó asignaciones fiscales que, con el nombre de Sinodos, se exhibe anualmente á los párrocos de indígenas, y á otros que no podrian subsistir, sin ese auxilio, por la escasez de obvenciones.

Las prerogativas honoríficas del párroco consisten principalmente en que se le debe, en su propia iglesia y parroquia, la precedencia y primer asiento; salvo cuando concurre un superior eclesiástico, á quien está sujeto el párroco, como ser, el obispo, su vicario general, y el visitador eclesiástico, en el acto de la visita; y cuando asisten capitularmente los canónigos de la iglesia catedral.

La estola se tiene como el distintivo de la jurisdiccion pastoral, y la usa el párroco, en todos los actos de su ministerio, procesiones y funciones eclesiásticas, si no es en presencia del obispo ó de su vicario general, que entonces solo la usa con el consentimiento de estos.

Tanto sobre el uso de la estola, como sobre diferentes cuestiones de precedencia, pueden verse en Bar-

(1) Al fin del Sínodo de Santiago de 1688, se rejistra Arancel de derechos parroquiales; y en el exordio del Arancel, se menciona la disposicion de la réal cédula de 5, de mayo de 1629, en la que el rey comisionó al arzobispo y virey de Lima, para la formacion de él; ordenándoles que luego que suese acordado por ambos, dispusiesen su ejecucion y lo elevasen en seguida al consejo de Indias, para que este proveyese lo conveniente. Dicho Arancel se mandó tambien observar en la diócesis de Concepcion; por la constitucion única del cap. 13. del Sínodo de aquel obispado.

bosa (1), y en Ferraris (2), varias declaraciones de la congregacion de Ritos,

7. — Coadjutor en general, es el que se da, con arreglo á derecho, para coadyuvar ó auxiliar al prelado, párroco, ú otro beneficiado eclesiástico, en las funciones del beneficio. El coadjutor, por tanto, hablando en propiedad, no es prelado ni párroco, etc.; como aparece de la voz misma coadjutor: solo tiene la cura de almas, en cuanto al ejercicio, no en cuanto al derecho, título ó posesion, que permanecen en el prelado ó párroco enfermo ó impedido (3).

El coadjutor es perpétuo ó temporal : este es el que se dá, al beneficiado eclesiástico, durante su vida, cuando por enfermedad ú otra causa, se halla impedido para ejercer su cargo : aquel que tambien se llama, coadjutor con futura sucesion, se dá para que auxilie al beneficiado mientras vive, y le suceda despues de sus dias. Corresponde al obispo, dar al párroco, coadjutor temporal. El perpétuo ó con derecho de sucesion, solo puede darlo el Sumo Pontífice; porque no es otra cosa, que la promesa y provision de beneficio no vacante, que es nula é irrita, sin la autoridad pontificia, como decidió el Tridentino, ses, 24, de Ref., cap. 7 (4).

En cuanto al coadjutor con derecho de sucesion, dice Murillo (5): Hodie in nostra Hispania episcopis et parochis non dantur coadjutores cum jure successionis, sed tantum pro tempore impedimenti. Téngase presente á este respecto la disposicion de la ley 5, tit. 13, lib. 1, Nov. Rec. que de conformidad con un motu proprio de Alexandro VI, expedido en 1499,

<sup>(1)</sup> De officio et potest parochi, cap. 9. — (2) Verbo parochus, art. 2, et verbo stola.

<sup>(3)</sup> Véase à Reinfestuel, lib. 3, Decretal. tit. 6, § 2, n. 22, y 23. — (4 El mismo Reinfestuel en el lugar citado, n. 26, y 27. — (5) Lib. 3, Decretal., tit. 6, n. 61.

para los reisos de España, exceptuando solamente los obispados, prohibe absolutamente las coadjutorias con derecho de sucesion, « en todas las canongías, digni- » dades, prebendas, oficios, administraciones, y bene- » ficios eclesiásticos con cura de almas ó sin ella, á fa- » vor de cualquier persona, aunque sea cardenal de la » santa Iglesia... » Léase tambien lo que, con relacion al mismo asunto, dice la nota puesta al pié de la ley citada; refiriéndose al capítulo 17 del concordato de 1737.

Contrayéndonos al párroco, de que áhora se trata, al obispo á quien compete instituirle y privarle del beneficio, corresponde tambien ponerle coadjutor, interviniendo alguna de las causas de que mas adelante se hablará. Empero, si el párroco se juzgare agraviado por el nombraniento de coadjutor, dado contra su voluntad, tiene expedito el recurso de apelacion; el cual sin embargo, no se le debe admitir por el superior, sino en el efecto devolutivo, segun consta de varias decisiones de la congregacion del Concilio, citadas por Barbosa (1).

El coadjutor debe estar adornado de todas las cualidades requeridas por derecho, para el oficio de que es coadjutor; por consiguiente el del párroco, debe tener la edad, ciencia, prudencia, buenas costumbres, y otros requisitos que en este se exigen.

El oficio y potestad del coadjutor del párroco, se debe deducir de las letras de su nombraniento': pero si se le nombra absolutamente y sin ninguna restriccion, su autoridad es la misma que la del párroco principal. No puede sin embargo prohibir á este el ejercicio de aquellas funciones que quiera por sí mismo desempeñar; a menos que expresamente se le haya ordenado otra cosa por el superior.

<sup>(1)</sup> De officio et potest. parochi, part. 1, cap. 13.

El parroco a quien se haya dado coadjutor esta obligado a residir en su parroquia, segun ha declarado la congregacion del Concilio, y esta mandado por Benedicto XIV, en la constitucion 135, que empieza, Quod inscrutabili, § 28.

Al coadjutor debe asignarse suficiente congrua de los frutos ó emolumentos del beneficio, como lo prescribe el Tridentino (1); y deducida esa asignacion, los restantes frutos corresponden al párroco propio que conserva el beneficio, y á quien jamas seria lícito privar de la subsistencia, como tambien lo previene el derecho, y se conforma la ley de partida que dice (2): « E este enfermo habrá de las rentas de la iglesia de « que viva maguer non la sirva. » La cantidad que debe asignarse al coadjutor, pende del prudente arbitrio del obispo, que debe regularla, con atencion á la costumbre, á las circunstancias de ambos, y particularmente al mayor ó menor rendimiento del beneficio; teniendo presente, que de ordinario debe dejarse la principal parte al propietario.

La indicada es doctrina corriente entre los canonistas: divergen empero mucho, con respecto al caso en que los productos del beneficio, no alcanzan á la congrua subsistencia de ambos; sosteniendo unos que debe preferirse el párroco propio, y proveer por otros medios á la subsistencia del coadjutor; pudiendo el obispo á falta de otro arbitrio obligar el pueblo á la mantencion del coadjutor nombrado; mientras otros, en tales círcunstancias, dan la preferencia al coadjutor sobre el párroco propio. Reinfestuel (3) aduce los fundamentos de una y otra opinion, y adhiere á la primera que dice ser mas comun; empero la segunda tiene en su apoyo la ley de partida (4), que dispone lo

<sup>(1)</sup> Sess. 21, de reform., cap. 6. — (2) Ley 16, tit 16, part. 1. (3) En el lib. y título citados n. 56, 57, y 58. — (4) Ley 18, tit. 16, part. 1.

siguiente: « E si por ventura aquellas rentas de la » iglesia, non pudiesen cumplir amos, halas de tomar » aquel que la sirve el obispo debe dar al enfermo de » que vevir. »

Las causas legales, por las cuales puede v suele darse coadjutor al clérigo beneficiado, y por consiguiente al párroco son las siguientes : 1ª la enfermedad perpétua é incurable, como la demencia, la lepra, el parálisis, la ceguera, la pérdida del habla, etc.; pero si la enfermedad es temporal y curable, no se le podria obligar á aceptar coadjutor; bastando que él mismo nombre un sustituto ó vicario temporal, que haga sus veces, durante la enfermedad: 2ª la mutilacion que le impida el ejercicio del ministerio; ó aunque no le inhabilite, si es tal que causa horror por la excesiva deformidad; 3ª la ancianidad, ó la edad de 60 años, segun unos, y de 70 segun otros: pero no estaria obligado á aceptar coadjutor, el anciano todavía robusto y activo para el cumplimiento de su cargo, tanto mas teniendo la ancianidad en su favor, la presuncion de prudencia, experiencia y tino en los negocios: calidades de que suele carecer la juventud: 4ª si la feligresía fuera tan numerosa, que no pudiera bastar por sí solo el párroco, para la administracion de sacramentos, v muriesen por esa causa muchos enfermos sin confesion; bien que en este caso solo se le deberia poner coadjutor, cuando se negase á pagar uno ó dos tenientes ó capellanes que le auxilien en el ministerio; 5ª si el párroco fuese iliterato ó imperito; y por tanto inepto para el cargo; 6a si dilapidara los bienes de la iglesia, ó no fuera de arreglada conducta; ó si por negligencia ó abandono cometiese faltas graves en el ministerio; sin haber bastado para su enmienda, las amonestaciones y correcciones del prelado; 7ª la larga ausencia del curato por causa necesaria, ó el haber sido desterrado ó hecho prisionero por los enemigos (1).

El oficio y jurisdiccion del coadjutor espira: 1º por la muerte natural del párroco propio; porque no existiendo el coadjuvado, no puede haber coadjuvante ó coadjutor; 2º siempre que el coadjuvado pierde el beneficio, sea por renuncia, ó por deposicion ó legítima privacion de él; 3º cuando cesa el impedimento del principal, que, por creerse perpétuo, motivó la coadjutoria; porque cesando la causa, debe cesar el efecto (2).

8. - Llámase, en América, teniente, sotacura ó capellan del párroco, el Vicario temporal, que el mismo nombra, para que le auxilie en la administracion de sacramentos y otras funciones de su cargo. Este nombramiento, segun la costumbre recibida, lo hace no solo el párroco propietario, que posee jurisdiccion ordinaria, sino tambien el interino provisto durante la vacante, que solo la tiene delegada; el cual sin embargo puede subdelegar, por ser delegado ad universitatem causarum. Dicho nombramiento, especialmente si procede del párroco propietario, no requiere, por su naturaleza, la aprobacion del obispo; pero seria esta necesaria, si la prescribiesen las constituciones sinodales ó estatutos diocesanos; y en todo caso, el nombramiento emanado exclusivamente del párroco, debe recaer en sacerdote aprobado por el obispo, para administrar el sacramento de la penitencia; pues que solo este puede darle la aprobacion necesaria para administrarle.

Si el párroco no es suficiente, por sí solo, para administrar los sacramentos á sus feligreses, y desempeñar las demas funciones de su cargo, está obligado gravemente á procurarse uno ó mas tenientes que le

i

ı

ł

<sup>(1)</sup> Véanse á Murillo y Reinfestuel, en el libro y título citados.

<sup>(2)</sup> Reinfestuel en el mismo lugar n. 59.

auxilien; v el obispo puede v debe compelerle á ello. segun la terminante disposicion del Tridentino (1): Enisconi etiam temauam Apostolica Sedis delegati in omnibus ecclesiis parochialibus in quibus populus ita numerosus sit, ut unus Rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis ministrandis et cultui divino pergoendo, cogant Rectores vel alios ad quos pertinet sibi tet sacerdotes ad hoc munus adjungere quot sufficiant ad sacramenta exhibenda et cultum divinum celebraralma. V como al menos en ciertos curatos de escasas obvenciones, no se podria obligar á los párrocos á la dotación de uno ó mas tenientes, sino quedando los primeros notoriamente incóngruos: la sagrada Congregacion, intérprete del Concilio, decidió (en 16 de abril de 1639), que en tales circunstancias, el pueblo es obligado á ministrar la congrua sustentacion, al auxiliar nombrado. Pero es menester advertir, que el compeler al pueblo, á esa erogacion, no sería practicable en América, sin la expresa autorizacion de una ley nacional.

El nombramiento de teniente, no exime al párroco, del cumplimiento personal de las obligaciones anexas á la cura de almas. Ya se dijo arriba, tratando de la residencia del párroco, que no solo falta á su deber si descarga todo el trabajo en sus tenientes, sino que, en sentir de graves autores, es obligado á la restitucion de los frutos percibidos. Montenegro sostiene difusamente la obligacion de la restitucion citando á su favor la autoridad de graves teólogos y canonistas (2); y Benedicto XIV, sin decidir la cuestion, dice no obstante, lo siguiente (3): « Lo cierto es que los que así se pora tan, pecan mortalmente, y debe castigarlos el superior, aun en el fuero externo con pena proporcio-

<sup>(1)</sup> Ses. 21, de reform., cap. 4.

<sup>(2)</sup> Lib. 1, trat. 2, sec. 2, - (3) Institucion 17.

nada, como dice muy bien Anaeleta Reinsfeatuel. a Débese decir en consecuencia, con la grave autoridad de Sanchez, que no cumple con su obligaçion, el párroco que no se reserva la mayor parte del trabajo, ó al menos una parte equivalente á la que gravita sorbre sus tenientes: Nisi major pars, (dice) aut saltem equivalens per ipsummet exerceatur, veluti illa que a quolibet vicecurato ministratur (1). Todavía estrechan mas esta obligacion los estatutos sinodales del pais (2); y los de la iglesia de Lima (3), mandando, que salvo el caso de enfermedad del párroco, administre este personalmente los sacramentos; y que no le sea lícito servirse con ese objeto de sus tenientes, sino en la noche y á la hora del mediodia.

Con respecto á la jurisdiccion del teniente, obsérvese: 1º que pende de la voluntad del párroco, delegarle toda la que á él corresponde ó parte de ella; y por consiguiente, la delegacion mas ó menos ámplia que este le haga, es la única regla á que debe atenderse; debiéndose empero notar, que no puede cometerle sus facultades personales, cuales son, por ejemplo, las que ejerce por especial delegacion del obispo, sino es que se le hubiese autorizado expresamente para subdelegarlas; y lo propio se habria de decir, si un párroco recibiese especial delegacion de otro, para asistir al matrimonio de los súbditos de este, pues no podria subdelegar esa facultad, á menos que fuera autorizado para ello; 2º que el teniente no se considera como delegado ad universitatem causarum; y por tanto no puede subdelegar la facultad de asistir al matrimonio, ni la de administrar otro sacramento, estando

<sup>(1)</sup> Juan Sanchez, disput. 47, p. 4.

<sup>(2)</sup> Sínodo de Santiago de 1688, constit. 1, cap. 5, y el de 1763, constit. 2, tít. 11.

<sup>(3)</sup> Sinodo de Lima de 1613, lib. 3, tit. 2, cap. 4, y el de 1636, cap. 1, de officio Rectoris.

presente el párroco; á no ser que este le haya facultado explícitamente para tal subdelegacion: otra cosa seria, si ausentándose el párroco, le cometeria, sin restriccion, toda su jurisdiccion; porque entonces se juzgaria delegado ad universitatem causarum; y podria subdelegar sus facultades, en casos particulares, sin necesidad de otra expresa autorizacion (1); 3º que si el párroco no hubiese cometido á su teniente, la facultad general ó especial para asistir al matrimonio, seria inválido el que se celebrara en su presencia, segun consta del terminante decreto del Tridentino: Qui aliter quam præsente parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi seu ordinarii licentia, etc.

La jurisdiccion del teniente cesa, tanto por la revocacion de su nombramiento, hecha por el párroco; cuanto por la muerte, destitucion, renuncia, traslacion, ó cualquiera otra causa por la cual espire la jurisdiccion de este; por cuanto el teniente constituve una persona moral con el párroco. Los estatutos diocesanos deben proveer lo conveniente, con el fin de evitar los graves inconvenientes que resultarian, de cesar en un mismo dia la jurisdiccion de ambos: á falta de otra disposicion explícita, se ha de estar á la costumbre. Téngase presente no obstante, que si bien cesa por los modos dichos, la jurisdiccion del teniente en cuanto á las funciones pastorales, si los estatutos diocesanos no han provisto otra cosa; no cesa empero la que tienen, para la administracion del sacramento de la penitencia: por cuanto esta la recibieron del obispo; y su ejercicio no es por otra parte funcion estrictamente pastoral.

Tanto mas necesario es, especialmente en nuestras dilatadas diócesis de América, que los estatutos dioce-

<sup>(1)</sup> Véase à Barhosa de officio et potestate parechi, part. 2, cap. 18, n. 38,

sanos provean el modo de precaver los graves males, que necesariamente resultan, de permanecer las parroquias en completa acefalia, por muchos dias, y quizá meses, cuando fallece el párroco que no tiene teniente. El Sínodo VII de Santo Toribio (cap. 20) dispone, que en semejante caso, el vicario de la provincia provea de sacerdote á la doctrina vacante; y que entretanto el párroco mas inmediato, tenga la facultad de administrar los sacramentos, et pastoralem curam per omnia in eadem exercendi.

9. — Digamos algo, en fin, con relacion á los capellanes de ejército, y de otros diferentes establecimientos.

Amplisima era la jurisdiccion eclesiástica, de que estaba investido, por la silla apostólica, el vicario general de los ejércitos, en los dominios de España; empleo que ejercia el patriarca de Indias. Sus facultades, en las personas de ambos sexos pertenecientes á los ejércitos y marina real eran todavía mas extensas, que las que corresponden á los obispos de Indias. en sus respectivas diócesis: facultades que podia subdelegar y subdelegaba de hecho, con mas ó menos extension, en los expresados capellanes, que estaban inmediatamente sujetos á su autoridad. Por consiguiente, estos capellanes llamados castrenses, administraban todos los sacramentos, á excepcion del órden v confirmacion, á los militares y otras personas sometidas á su jurisdiccion; y ejercian, respecto de los mismos, las demas funciones parroquiales, sin necesidad de aprobacion ó delegacion de los obispos (1).

Vino empero la emancipacion de la América espa-

<sup>(1)</sup> Léanse las tres leyes del tit. 6, lib. 2, Nov. Rec. en las que se trata de todo lo concerniente à la jurisdiccion eclesiástica militar; y especialmente la segunda, en la que literalmente se copia el breve apostólico del 11 de octubre de 1793, relativo à la jurisdiccion y facultades del Vicario general, y sus subdelegados.

ñola, y con ella, cesó la jurisdiccion del Vicario general, en los ejércitos de los Estados independientes, que va no pudieron considerarse como ejércitos del rey de España: v caducó por consiguiente, en los canellanes castrenses de los ejércitos independientes, la que aquel les subdelegaba, en virtud de las facultades que tenia de la silla apostólica. De manera que hoy dia, estos capellanes no ejercen otra jurisdiccion, en los militares respectivos, que la que tenga á bien cometerles el ordinario de la diócesis donde aquellos residen; al cual, tanto los militares como los capellanes, están exclusivamente sometidos en lo relativo á la jurisdiccion eclesiástica. Es por tanto de necesidad, para precaver la nulidad de muchos actos, y el conflicto entre las atribuciones de los capellanes, y las que corresponden á los nárrocos, que los prelados diocesanos dicten aportunos estatutos ó reglamentos, que detallen menudamente, las que competen y deben ejercer unos y otros, en determinados y específicos casos.

Los monasterios de monjas sometidos á la jurisdiccion de los ohispos, están exentos de la que corresponde á los parrocos. Sus capellanes nombrados ó aprobados por el obispo, ejercen en las monjas y otras personas pertenecientes á ellos, la jurisdiccion parroquial; les administran la comunion pascual, el viático, la extramauncion; les dan sepultura eclesiástica con los ritos prescriptos; y desempeñan toda otra funcion anexa al cargo parroquial. La jurisdiccion de estos capellanes no es sin embargo ordinaria, en propiedad; son amovibles ad nutum; y sus empleos no se consideran como beneficios eclesiásticos. En cuanto á su nombramiento, edad y requisitos para serlo, y otros pormenores importantes, véase entre otros, á Ferraris (verbo Capellanus monialium).

Los capellanes de otros establecimientos públicos, ales como los hospicios de pobres, hospitales de en-

fermos, cárceles, presidios, casas de correccion, de expósitos, etc., administran de ordinario á las personas respectivas, la penitencia, comunion pascual, viático, extremauncion, y ejercen otras funciones parroquiales, conforme á la costumbre, y jurisdiccion que les haya cometido el obispo, ó bien el párroco, á cuya jurisdiccion y autoridad, están sometidos los establecimientos, que no gozan de explícita exencion. Lo mismo que se digo de los capellanes castrenses, advertimos respecto de los que ahora se trata: que es de alta importancia, que los obispos les detallen sus facultades y deberes, para evitar nulidades y conflictos de jurisdiccion, en lo relativo á la administracion eclesiástica de su cargo.

FIN DEL TOMO PRIMERO.

## INDICE

## DEL TOMO PRIMERO.

## LIBRO ISAGOJICO.

| Prol | OGO | ) <del>.</del>                                        | 5        |
|------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
|      |     | CAPITULO I.                                           |          |
|      |     | SOCIEDAD ECLESIASTICA.                                |          |
| ART. | 1.  | Definicion de la Iglesia                              | 17       |
|      | 2.  | Su visibilidad                                        | 18       |
|      | 3.  | Carácteres ó notas de la verdadera Iglesia            | 19       |
| •    |     | Si esas notas son aplicables á la Iglesia protestante | 20       |
|      | 5.  |                                                       | 22       |
|      | 6.  | Armonia que debe existir entre la Iglesia y el        |          |
|      | 7.  | poder temporal                                        | 23<br>25 |
|      |     | CAPITULO II.                                          |          |
|      | NO  | CIONES Y DIVISIONES DEL DERECHO CANONICO.             |          |
| Art. | 1.  | Acepciones de la palabra jus                          | 28       |

| - | _  | _ |  |
|---|----|---|--|
| Ł | 43 | - |  |
|   |    |   |  |

## INDICE.

| 2.             | Varias denominaciones del DerechoCanónico:<br>su definicion y distincion del Civil   | 29        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.             | Primera division del Derecho Canónico por razon de su origen, en dicino y humano: el | 23        |
|                | principal efecto de esta division : potestad de interpretar el derecho divino        | 31        |
| 4.             | Subdivision del derecho divino en natural y po-                                      | 31        |
|                | sitivo; y del segundo en derecho del antiguo                                         |           |
|                | y nuevo testamento: exposicion y califica-                                           |           |
|                | cion de varias especies de preceptos de cada<br>uno de esos derechos                 | 33        |
| 5.             | Subdivision del derecho humano : varias espe-                                        | 00        |
|                | cies de derecho de gentes : fuerza obligato-                                         |           |
| c              | ria de este y del canónico y civil                                                   | 37        |
| 6.             | Segunda division tomada del modo ó forma que ha sido establecido, en escrito y no    |           |
|                | escrito                                                                              | 38        |
| 7.             | Tercera division deducida de la extension de                                         |           |
| • •            | su fuerza obligatoria, en comun y especial                                           |           |
| 8.             | 6 particular                                                                         | 39        |
| ٠.             | que Irala, en público y privado                                                      | ib.       |
| 9.             | Quinta division relativa al tiempo en que em-                                        |           |
|                | pezó á obligar, en antiguo, nuevo y no-                                              | ib.       |
| 10.            | vísimo                                                                               | 10.<br>40 |
|                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                              | =0        |
|                | CAPITULO III.                                                                        |           |
|                | CONCILIOS GENERALES Y PARTICULARES.                                                  |           |
| r. 1.          | Nociones generales                                                                   | 43        |
| 2.             | Varias especies de concilios                                                         | 45        |
| 3.             | A quien corresponde la convocacion al conci-                                         |           |
|                | lio ecuménico : á quienes se convoca por                                             | 46        |
| 4.             | derecho, costumbre ó privilegio Requisitos para su legítima celebracion              | 48        |
| <del>5</del> . | Necesidad de la aprobacion ó confirmacion                                            | 70        |
|                | del Suma Pontifice                                                                   | KΔ        |

|      |            | INDICE.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 6.         | Autoridad y fuerza obligatoria del Concilio                                                                                                                                                                                                                                              | 51 |
|      | 7.         | general                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 |
|      | 8.         | Concilio provincial, á quien corresponde su convocacion, y quienes deben ó pueden ser convocados.                                                                                                                                                                                        | 54 |
|      | 9.         | Tiempo y objetos de su celebracion, su autoridad y fuerza de obligar                                                                                                                                                                                                                     | 56 |
|      |            | La Iglesia hispano-americana con respecto á los concilios provinciales                                                                                                                                                                                                                   | 6Ó |
|      |            | Sínodo diocesano, quien lo convoca, y á quienes se ha de convocar                                                                                                                                                                                                                        | 62 |
|      | 12.        | Tiempo, formalidades y objetos de su cele-<br>bracion: su fuerza obligatoria: jueces, tes-<br>tigos y examinadores que en elle se nombra.                                                                                                                                                | 63 |
|      | 13.        | La Iglesia hispano-americana, con relacion á los sínodos diocesanos                                                                                                                                                                                                                      | 76 |
|      |            | CAPITULO IV.                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|      | C          | CONSTITUCIONES Y RESCRIPTOS PONTIFICIOS.                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ART. | 1.         | Peder legislativo del Pontífice : constituciones pontificias : sus varias especies                                                                                                                                                                                                       | 76 |
|      | <b>2</b> . | Bulas y breves pontificios: nocion y diferen-<br>cia entre aquellas y estos                                                                                                                                                                                                              | 78 |
|      | 3.         | Modo de proceder en la expedicion de las bu-<br>las pontificias segun la antigua y nueva<br>disciplina                                                                                                                                                                                   | 79 |
|      | 4.         | Tres especies de rescriptos pontificios : nocion y apreciacion de cada especie                                                                                                                                                                                                           | 89 |
|      | <b>5</b> . | Reglas relativas á los rescriptos sobre asuntos particulares                                                                                                                                                                                                                             | 8' |
|      | 6.         | Necesidad de la promulgacion de la ley : di-<br>ferente práctica de los Romanos Pontífices,<br>con relacion á la promulgacion de sus cons-<br>tituciones : des opiniones acerca de la forma<br>de la promulgacion : práctica actual en va-<br>rias naciones, y la que se ha observado en |    |

| <b>7.</b> | América: lo que á este respecto corresponde á los Obispos                             | 91  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | CAPITULO V.                                                                           |     |
|           | LA TRADICION Y LA COSTUMBRE.                                                          |     |
| Art. 1.   | Nocion y necesidad de la tradicion                                                    | 96  |
| 2.        | Division de la tradicion, en razon de su autor                                        | 02  |
| 3.        | y de los objetos á que se refiere Subdivision de la tradicion relativa á las cos-     | 97  |
|           | tumbres                                                                               | 98  |
| 4.        | Diferencia entre las varias especies de tradi-<br>cion                                | ib. |
| 5.        | Reglas para conocer si la tradicion es divina,                                        | ιυ. |
| •         | apostólica ó eclesiástica                                                             | 99  |
| 6.        | Nocion de la costumbre : enumeracion y apre-<br>ciacion de sus principales especies   | ib. |
| 7.        | Condiciones necesarias para que derogue la ley                                        |     |
| 8.        | contraria                                                                             | 102 |
|           | en que tiene lugar la abrogacion : lo pro-<br>pio conviene á la costumbre respecto de |     |
| 9.        | otra costumbre que le es contraria 4<br>Como se ha de probar la costumbre 4           |     |
| ٠.        | como se na de probat la costumbre                                                     |     |
|           | CAPITULO VI.                                                                          |     |
|           | DERECHO ANTIGUO.                                                                      |     |
| ART. 1.   | Observaciones generales                                                               | .08 |

|   | 2.        | Reseña y apreciacion de las principales co-<br>lecciones de cánones de la Iglesia griega :<br>derecho canónico de la Iglesia griega : de-<br>recho canónico de las varias sectas de grie-                                                                                                                                     |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 3.        | gos cismáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |           | CAPITULO VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |           | DERECHO NUEVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ART. 1.   | Observaciones generales sobre el Decreto de<br>Graciano                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 2.        | Errores y correcciones del Decreto 125                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 3.        | La voz <i>Palea</i> inserta al principio de varios                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | -         | cánones de dicha compilacion 126                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 4.        | Autoridad del código de Graciano 138                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 5.        | Compilaciones decretales anteriores á la de                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ |           | Gregorio IX: su utilidad y autoridad 130                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 6.        | Nociones generales acerca de las Decretales                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | _         | de Gregorio IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 7.        | Autoridad de estas decretales                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 8.        | Breve reseña y juicio del Sexto de las Decre-                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |           | tales, de las Clementinas, Extravagantes                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |           | de Juan XXII y comunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |           | CAPITULO VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |           | derecho novisimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | <b>9.</b> | Nocion y juicio de las dos colecciones tituladas Séptimo de las Decretales: apreciacion de diferentes compilaciones de bulas pontificias. 137 Concilio general de Trento, su convocacion, celebracion, aprobacion y materia de sus decisiones: su promulgacion y recepcion en las naciones católicas y especialmente T. I. 27 |
|   |           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ٠ |  |  |
|---|--|--|
| L |  |  |
| л |  |  |

|       |             | en América                                                              |  |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|       | 3.          | Reglas de la Cancillería : su observancia en                            |  |
|       |             | América                                                                 |  |
|       | 4.          | Breve relacion de las congregaciones de Car-                            |  |
|       |             | denales y sus respectivas atribuciones 143                              |  |
|       | 5.          | Autoridad y fuerza de sus decretos en general,                          |  |
|       |             | y respecto de la América                                                |  |
|       | 6.          | Organizacion y asuntos de que conocen los                               |  |
|       |             | tribunales de la Cancilleria, Dataria y Pe-                             |  |
|       |             | nitenciaria Romanas : sus relaciones con                                |  |
|       |             | la Iglesia Americana                                                    |  |
|       | 7.          | Concordatos                                                             |  |
|       |             |                                                                         |  |
|       |             | CAPITULO IX.                                                            |  |
|       |             |                                                                         |  |
|       | PR          | INCIPIOS GENERALES DEL DERECHO CANONICO.                                |  |
|       |             |                                                                         |  |
| ART.  |             | Interpretacion y sus varias especies                                    |  |
|       | 2.          | Reglas principales de interpretacion 155                                |  |
|       | 3.          | Epiquella                                                               |  |
|       | 4.          | Explicacion de la famosa regla: Odia res-                               |  |
|       |             | tringi, favores decet ampliari ib.                                      |  |
|       | 5.          | Fuerza obligatoria de la ley canónica : cuando                          |  |
|       |             | debe juzgarse irritatoria de algun acto 161                             |  |
|       | 6.          | Nociones generales sobre dispensas 164                                  |  |
|       | 7.          | Principios é ideas generales sobre privilegios. 165                     |  |
|       |             | CAPITULO X.                                                             |  |
|       |             |                                                                         |  |
| VOCES | 3 TI        | CONICAS, FORMULAS, CITACIONES Y ABREVIATURAS<br>EN EL DERECHO CANONICO. |  |
| ART.  | 1.          | Explicacion de algunas voces técnicas y locu-                           |  |
|       |             | ciones propias al Derecho Canónico 167                                  |  |
|       | <b>2.</b> ^ | medic de cital sub diterentes partes de care-pe                         |  |
|       |             | del Derecho Canónico 170                                                |  |
|       | 3.          | Explicacion de las notas y abreviaturas de                              |  |
|       |             | mas frecuente uso en el mismo                                           |  |
|       |             | •                                                                       |  |

# LIBRO II.

## DE LAS PERSONAS.

# CAPITULO I.

DIVISION GENERAL DE LAS PERSONAS, DERECHOS Y OBLIGA-CIONES DE LOS CLÉRIGOS.

| ART. | 1.        | Observacion preliminar                                                                                                                     | 177 |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 2.        | Como dividia las personas el Derecho Romano:<br>division de ellas por Derecho Canónico:<br>nociones y observaciones generales relati-      | 170 |
|      | 3.        | quías de órden y de jurisdiccion, potestad                                                                                                 |     |
|      | ,         | de órden y de jurisdiccion                                                                                                                 | 181 |
|      | 4.        | Principales privilegios de que gozan los clérigos                                                                                          | 101 |
|      | 5.        | De lo relativo à los privilegios del cánon y                                                                                               | 104 |
|      | υ.        | del fuero                                                                                                                                  | 485 |
|      | 6.        | Disposiciones del derecho hispano-americano,                                                                                               | 100 |
|      | ٠.        | en cuanto á uno y otro privilegio                                                                                                          | 195 |
|      | <b>7.</b> | Obligaciones de los clérigos, y actos que les son prohibidos por el Derecho Canónico comun, y especial de América                          |     |
|      | 8.        | Continuacion de la misma materia : breve re-<br>seña de otros actos y ejercicios que les son<br>prohibidos por disposiciones canónicas ge- |     |
|      | 9.        | nerales, y especiales de América Prescripciones canónicas generales, y especiales de América, con relacion al hábito                       |     |
|      |           | y tonsura clerical                                                                                                                         | 212 |
|      | 10.       | Prescripciones del derecho civil vigente en América sobre la materia de los tres precedentes artículos                                     | 916 |
|      |           | AAMAMAAN MEMAMAANI I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                         | ~40 |

# CAPITULO II.

### EL SUMO PONTIFICE.

| ART. 1.  | Varios aspectos bajo los cuales puede considerarse el Romano Pontífice |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 2.       | Dictados que se le da, considerado como gefe                           |
| 9        | de la Iglesia                                                          |
| 3.<br>4. |                                                                        |
| 4.       | mente emenan del primado de jurisdiccion del Romano Pontífice          |
| 5.       | Jurisdiccion que en virtud del primado ejerce                          |
| ٠.       | en la Iglesia universal 23                                             |
| 6.       | La que le compete respecto de los Obispos 23                           |
| 7.       | Atribuciones que ejerce respecto de las Igle-                          |
| •••      | sias particulares                                                      |
| 8.       | Derechos controvertibles del Romano Pon-                               |
|          | tifice                                                                 |
|          | CAPITULO III.                                                          |
|          | LOS CARDENALES.                                                        |
| ART. 1.  | Nombre y origen de los Cardenales 25                                   |
| 2.       | Número y varios órdenes de ellos 25                                    |
| 3.       | Su creacion, dignidad y distinciones honorí-                           |
|          | ficas                                                                  |
| 4.       | Derechos y privilegios de que gozan 26                                 |
| 5.<br>6. | Sus oficios y cargos principales                                       |
| ₹.       | Election del Sumo Pontífice 260                                        |
|          | CAPITULO IV.                                                           |
| LEGADO   | os, nuncios, vicarios, comisarios y prefectos<br>Apostolicos.          |
| RT. 1.   | Legados en general : sus varias especies 27;                           |

|         | IRENCE. 476                                                                                                   |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.      | Legados á Latere : sus facultades : requisi-<br>tos para ejercerlas, segun la práctica de<br>España           |  |
| 3.      | 1                                                                                                             |  |
|         | nuncios                                                                                                       |  |
| 4,      | Legados natos                                                                                                 |  |
| 5.      | Vicarios Apostólicos : sus varias clases y fa-                                                                |  |
|         | oultades respectivas 279                                                                                      |  |
| 6.      | Comisarios y Prefectos Apostólicos 281                                                                        |  |
|         | CAPITULO V.                                                                                                   |  |
|         | PATRIARCAS, PRIMADOS Y METROPOLITANOS.                                                                        |  |
| ART. 1. | Observaciones generales                                                                                       |  |
| 2.      |                                                                                                               |  |
| 3.      |                                                                                                               |  |
| 4.      | Metropolitanos: sus atribuciones en general:<br>jurisdiccion que les compete en los Obis-                     |  |
|         | pos sufragáneos                                                                                               |  |
| 5.      | La que pueden ejercer en les súbditos de les sufraganeos                                                      |  |
| 6.      | Jurisdiccion metropolítica en la Iglesia ame-                                                                 |  |
| _       | ricana                                                                                                        |  |
| 7.      | Insignias honoríficas de los Metropolitanos 301                                                               |  |
|         | CAPITULO VI.                                                                                                  |  |
|         | CON JURISDICCION, GEISPOS IN PARTIEUS, COADSU-<br>SUFRAGANEOS, PRELADOS INVERIORES, COREPISCOPOS              |  |
| ART. 4. | Ohispo y sus varias denominaciones: plenitud<br>de poder; su Iglesia ó diócesie; vínculo<br>que le une á ella |  |
| 2.      |                                                                                                               |  |
| 3.      |                                                                                                               |  |
|         | origen                                                                                                        |  |
| 4.      |                                                                                                               |  |

| 5.         | gaciones que de ella emanan, cuales son : residir, predicar, administrar los sacramen- tos por sí ó por otros, ofrecer el sacrificio, y cuidar de los pobres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | mun y especial; y en general sobre todos los fieles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 321 |
| 6.         | Visita episcopal: obligacion, objetos y modo<br>de practicarla, con arreglo al derecho co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|            | mun, y especial de América                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 335 |
| <b>7</b> . | Facultad de los Obispos para dispensar en las leyes de la Iglesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 228 |
| 8.         | Jurisdiccion de los Obispos en los Regulares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330 |
|            | exentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 343 |
| 9.         | Derechos útiles y honoríficos de los Obispos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| •          | segun el derecho canónico comun, y el ci-<br>vil vigente en América                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 357 |
| 10.        | Privilegio y facultades especiales de los Obis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|            | pos de América                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 359 |
| 11.        | Obispos in partibus infidelium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 364 |
| 17.        | Coadjutores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 367 |
| 14.        | Prelados inferiores : Corepiscopos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 368 |
| • • • •    | and the second s |     |
|            | CAPITULO VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|            | VICARIO GENERAL Y FORANEOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| . 1.       | Nocion, orígen, nombramiento y jurisdiccion del Vicario General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 372 |
|            | Requisitos para ser nombrado Vicario ge-<br>naral; por derecho comun, y especial de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| : تندي     | América                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 376 |
| <b>3.</b>  | Programado de concomos das se conse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|            | ponden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3/6 |
| . 5.       | Vicarios Foraneos: necesidad de instituirlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 |
|            | en América.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 382 |

# CAPITULO VIII.

| CABILDO DE | LAS | <b>IGLESIAS</b> | CATEDRALES, | SEDE | VACANTE, | VICARIO |
|------------|-----|-----------------|-------------|------|----------|---------|
|            |     |                 | CADITITIAR  |      |          |         |

| ART. 1. | Necion y origen de los canónigos : capítulo ó cabildo de ellos : á quien corresponde la                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | creacion de estas corporaciones                                                                                                           |
| 2.      | Oficios que corresponden al capítulo bajo la razon de corporacion                                                                         |
| 3.      | Casos en que se requiere el consejo ó el con-<br>sentimiento del capítulo                                                                 |
| 4.      | Adjuntos para el conocimiento en las causas criminales de los canónigos : si los cabildos de América gozan el privilegio de nombrarlos    |
| 5.      |                                                                                                                                           |
| 6.      |                                                                                                                                           |
| 7.      |                                                                                                                                           |
| 8.      | Dignidades de las Iglesias catedrales : cuales de ellas se conocen y existen en las de América                                            |
| 9.      | Disposiciones de las creaciones de los Obis-<br>pados de América, en órden á los canonica-<br>tos, beneficios y oficios eclesiásticos 410 |
| . 10.   | Canongías de oficio en los cabildos ameri-                                                                                                |
|         | canos                                                                                                                                     |
| 11.     | Jurisdiccion del Cabildo en Sede vacante 413                                                                                              |
| 12.     | De lo relativo al Vicario capitular 420                                                                                                   |
|         | CAPITULO IX.                                                                                                                              |
|         | ROCOS, SUS COADJUTORES Y VICARIOS O TENIENTES,<br>.ANES DE EJÉRCITO Y DE OTROS ESTABLECIMIENTOS.                                          |
| ART. 1. | Nocion del párroco y parroquia 429                                                                                                        |

|   |   | - | è | 6 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| и | v | м | п | ۰ |

.

. .

#### THE CE.

| 2.         | Orígen de las parroquias : su creacion, union y division : práctica de América           | 430 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.         | Provision de parroquias, interinatos, y renun-                                           |     |
| 4.         | Jurisdiccion de los parocos y objetos á que se extiende : la que compete á los de        | 104 |
|            | América                                                                                  | 436 |
| <b>5</b> . | Breve enumeracion de las principales obliga-<br>ciones del párroco, por derecho comun, y |     |
|            | despecial de América. ,                                                                  | 443 |
| 6.         | Derechos útiles y honorificos de les párrocos.                                           |     |
| 7.         | Coadjutor del párroco                                                                    | 453 |
| 81         | Vicario o teniente del mismo                                                             |     |
| 9.         | Capellanes de ejército y otros en América                                                | 461 |
| e';        | *****                                                                                    |     |

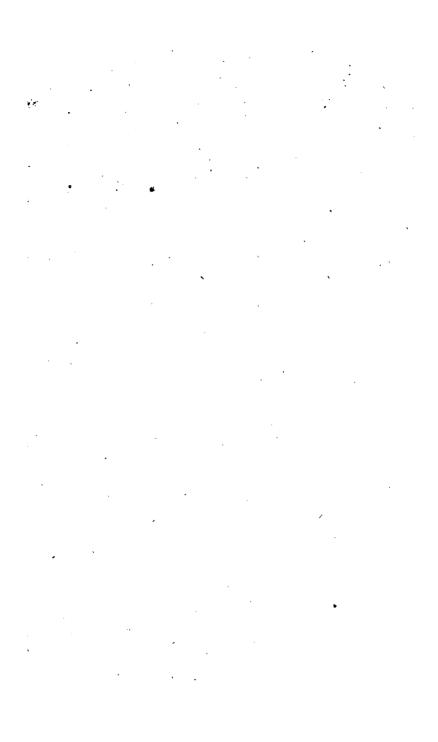

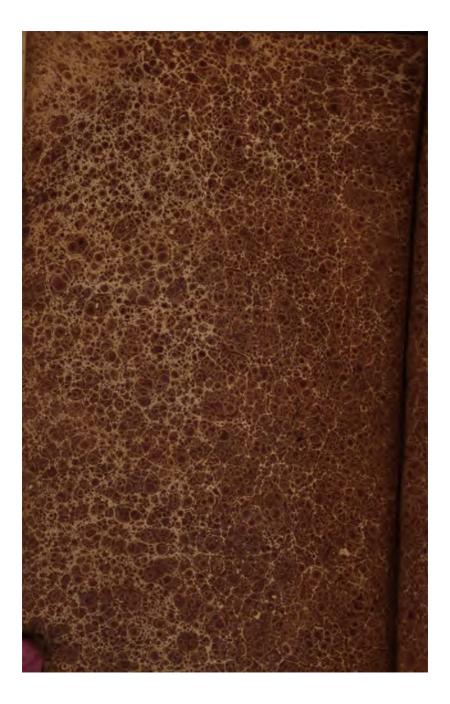



| DATE DUE |      |     |     |  |  |
|----------|------|-----|-----|--|--|
|          |      |     | 1   |  |  |
| 9        |      |     | - 1 |  |  |
|          |      |     |     |  |  |
|          |      |     |     |  |  |
|          | 6    |     |     |  |  |
|          |      |     |     |  |  |
|          |      |     |     |  |  |
|          |      |     |     |  |  |
|          |      |     | -   |  |  |
|          |      | 88  |     |  |  |
|          |      |     |     |  |  |
|          | 2 78 | 77. |     |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305



